

LAS POESÍAS DE HORACIO: Y 2 (EN 1 V.). Odas - T. 3. Sátiras -T. 4. Epístolas

Digitized by the Internet Archive in 2025

# Las Poesías De Horacio: Y 2 (En 1 V.). Odas - T. 3. Sátiras -T. 4. Epístolas

Quinto Horacio Flaco

### **Nabu Public Domain Reprints:**

You are holding a reproduction of an original work published before 1923 that is in the public domain in the United States of America, and possibly other countries. You may freely copy and distribute this work as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. This book may contain prior copyright references, and library stamps (as most of these works were scanned from library copies). These have been scanned and retained as part of the historical artifact.

This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.

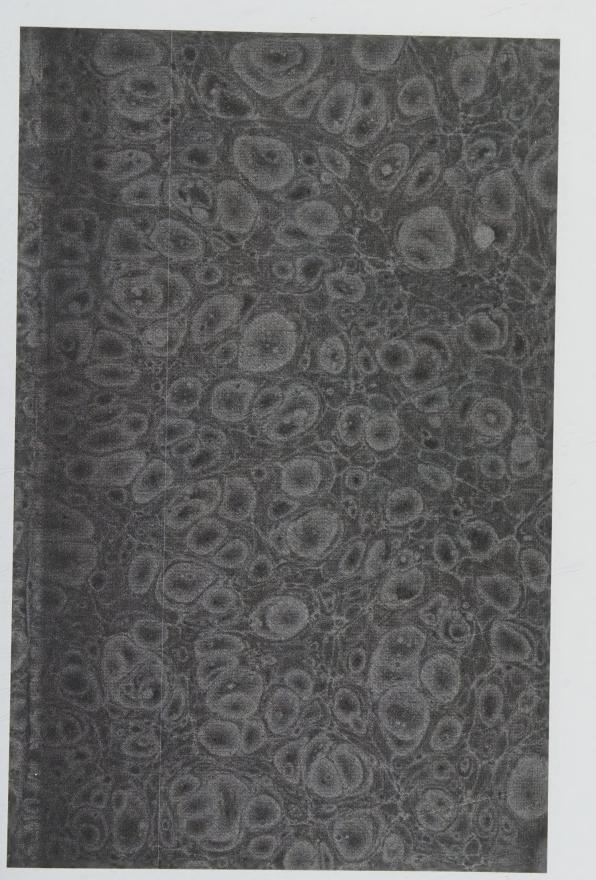

Andrid ? for 1865.

Brando.

Reymins.

19 y Ant f: 3: 11

## HORACIO.

OBRAS COMPLETAS.

Madrid.-Imp. de SUAREZ, plaz. de Celenque, 3.

Horatins Flaccus
LAS POESIAS

# HORACIO

EN VERSOS CASTELLANOS.

CON COMENTARIOS MITOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y FILOLÓGICOS,

por D. Javier de Burgos.

refundida y considerablemente aumentada.

TOMO I.

MADRID, LIBRERIA DE D. JOSE CUESTA, CALLE MAYOR, N. 2. 1844.

dio; y á esto se limitaron casi los homenages tributados á las Musas de la antigüedad, en el período mas brillante de nuestra ilustracion. Hasta mucho mas tarde no hizo Romanillos hablar á Isócrates la lengua de Garcilaso, ni generalizó Hermosilla el conocimiento de la Iliada, de que algunos años antes habia publicado Garcia Malo una poco apreciada version.

Pero ni en el siglo de oro de nuestra literatura, ni en los tiempos posteriores, pensó nadie en trasladar á nuestra lengua las obras del primero de los líricos latinos, que en Alemania y en Inglaterra, y sobre todo en Francia y en Italia, hallaba, y halla aun todos los dias, mas ó menos elevados intérpretes. El preceptor granadino Villen de Biedma publicó en el penúltimo año del siglo XVI una traduccion literal, notable solo por la ignorancia que revelaba en todas sus páginas. No fué mejor otra, que linea por linea, hizo en el siglo siguiente el Jesuita Urbano Campos, y que á pesar de sus faltas y errores, adoptaron luego todas las escuelas dirigidas en España por los hijos de S. Ignacio. En los mismos dos siglos hubo poetas que tradujeron en verso una ú otra composicion del lírico latino, distinguiéndose entre ellos el maestro Fray Luis de Leon, Bartolomé Leonardo de Argensola, y D. Esteban Manuel de Villegas. De sus versiones, y de las de los licenciados Bartolomé Martinez, Juan de Aguilar, Diego Ponce de Leon y otros, inserto muestras en mis notas, para que juzguen mis lectores del valor de aquellos esfuerzos. No fueron mas felices los que á fines del siglo último y á principios del presente, hicieron D. Tomás Iriarte y D. Felipe Sobrado; este en una version nueva de las Odas, y aquel en otra de la epístola á los Pisones, dos veces traducida en

iempos anteriores por Espinel y Morell. Las muestras que tambien inserto del trabajo de Iriarte y del de Sobrado, prueban la necesidad que habia de emprenderlo de nuevo; y esta necesidad aparecia mayor por la circunstancia de que aun reuniendo todas las traducciones sueltas, publicadas en cerca de tres siglos, no se podia formar una completa de las obras del ilustre venusino.

Movido por estas consideraciones me dediqué á ella en mi primera juventud; v desde 1820 á 23 di á luz el fruto de mi larga tarea, que sin duda por las dificultades con que hube de luchar para llevarla á cabo, y que enumeré detenidamente en el prólogo de mi primera edicion, acogió el mundo literario con señalada benevolencia. No la esperaba yo tan unánime, cuando al final del mismo prólogo decia: «Todavía habrá en mi traduccion pasages mal espresados, repeticiones, distracciones, negligencias, y otros defectos tal vez mayores. » Y en prueba de la sinceridad de esta conviccion, manifesté el deseo «de que mi ejemplo estimulase á otros poetas á tentar de nuevo aquella empresa difícil,» y mi esperanza «de que Horacio llegase por este medio á tener algun dia, una traduccion castellana digna de él.»

Nadie en mas de veinte años ha respondido á aquella escitacion, (\*) sin embargo de que cada uno de los dias de este largo periodo me ha revelado alguno de los descuidos en que caí entonces, ó de los errores que cometí. A mí me tocaba pues borrar su huella; y esto,

<sup>(\*)</sup> D. Francisco Martinez de la Rosa publicó en 1827 una nueva version de la epístola á los Pisones, y D. Alberto Lista la de algunas odas; pero estos distinguidos literatos tenian hechos aquellos trabajos antes de que saliese á luz mi traduccion completa.

proporcionadas á la importancia de las introducidas en la version misma. Aquellas notas habian parecido en general diminutas é insuficientes, y mas todavia que en otros de los puntos á que el interés de la enseñanza mandaba estenderlas, lo eran en efecto, con relacion á la parte mitológica. En órden á ella me limité vo en mi primera edicion, como lo habian hecho antes todos los comentadores de Horacio, á la relacion descarnada de aventuras estravagantes, á que habian dado el carácter de hechos incontrovertibles, ciertas circunstancias sobre que hasta ahora se llamó poco la atencion. Sabido es que al tratar los primeros apologistas del cristianismo de estender la religion que acababa de revelar al mundo el hijo de Dios, fue su primer cuidado combatir las creencias gentílicas, difundidas entonces por toda la haz de la tierra. Parecian santificados por ellas tantos vicios, y consagrados tantos errores, que fue fácil desacreditarlas; y lo fue tanto mas, cuanto que entre los que las profesaban apenas hubo quien pensase en defenderlas, de otro modo que por la fuerza de la autoridad, ó por el rigor de los suplicios. Así los Orígenes, los Tertulianos, los Atenágoras, los Eusebios, y otros ilustrados y enérgicos defensores de la religion de Jesus, retorciendo victoriosamente contra los sectarios del paganismo los argumentos con que el epicúreo Celso al principio, y mas tarde otros sofistas habian procurado combatir ó escarnecer los dogmas cristianos, presentaron reunidas, v aun exageradas, todas las ridiculeces que parecian resaltar en los hechos y las doctrinas del gentilismo. Hundiéronse al fin estas, y estendiéndose rápidamente las que sobre sus ruínas se levantaron, nadie trató de volver por el honor de las destruidas, y quedó asentado sin réplica que la religion pagana viciaba el corazon santificando malos ejemplos, humillaba el espíritu consagrando tradiciones absurdas, y corrompia la sociedad por la licencia que autorizaba en las costumbres. Una larga série de siglos ratificó esta decision, que entró como un axioma en los principios ó reglas de la educacion literaria de todas las naciones del mundo civilizado, bien que por una estraña contradiccion, formase parte de esta educacion misma el estudio de las fábulas, que tan unánimemente se habia convenido en desacreditar.

Hace algun tiempo que humanistas distinguidos empezaron á sospechar que podian ellas tener un sentido diferente del que en apariencia presentaban. y desde principios del siglo XVIII formó el erudito Antonio Banier el proyecto de esplicar la mitología por la historia. Durante treinta años se consagró con este objeto á investigaciones prolijas; pero estendiéndolas tal vez á tradiciones, que perdida la huella de su orígen, no era fácil, ni acaso posible, aclarar: dando otras veces á suposiciones arbitrarias, el valor que solo correspondia á los hechos averiguados, y sacrificando en fin al sentido histórico, que no siempre tienen las fábulas gentílicas, el alegórico, que rara vez dejan de envolver, suministró á los impugnadores de su sistema, armas con que en muchas ocasiones lo eombatieron victoriosamente. Lo mismo sucedió poco despues á Tomas Blakwell, y lo mismo en seguida á Court de Gebelin, dominados ambos por ideas fijas, y este último sobre todo, por la de ver solo alegorías donde Banier no habia visto mas que recuerdos históricos. A este y á aquellos los estravió el propósito de referir á un principio uniforme lo que no podia esplicarse sino por principios diferentes; de lo cual resultó que descubrimientos á veces curiosos y útiles, quedaron sepultados entre el fárrago de hipótesis gratuitas y de conjeturas descabelladas.

Al mismo tiempo que Court de Gebelin publicaba en Francia su Mundo primitivo, publicaba Cristian Hevne en Alemania sus Comentarios sobre Apolodoro, en los cuales presentó nuevas y curiosas doctrinas mitológicas, y trató de separar las ideas simbólicas de la mitología, que en su opinion se referian á hechos históricos, de las que contenian las fábulas forjadas por la imaginacion de los poetas. Hermann, discípulo de Heyne, desenvolvió en seguida en su Manual mitológico los pensamientos de su maestro, que no todos encontraron exentos de error ó de exageracion. Entre los que por esta razon los combatieron, se distinguió el célebre Martin de Voss, sosteniendo que las fábulas de la antigüedad no contenian las verdades filosóficas que creian descubrir en ellas el erudito sajon. v alguno de sus discípulos. En la controversia entablada con este motivo, y prolongada hasta nuestros dias, tomaron parte ademas de Voss y Heyne, Hermann, Goerres, Creuzer, y otros profesores alemanes; pero subyugados unos por la vanidad literaria, la mas intratable y dura de todas las vanidades; arrastrados otros por su respeto á teorías, que tal vez los condujeran al descubrimiento de una ú otra verdad; y estraviados los mas por rivalidades de profesorato, en pocas partes mas vivas que en las universidades alemanas, dejaron sin decidir muchos puntos, que una discusion tranquila y desapasionada habria podido poner al abrigo de ulteriores disputas. Mas de cuarenta años duraron las que las teorías opuestas de Heyne y de Voss suscitaron en Alemania, y que se prolongaron despues de la muerte del primero de estos ilustres críticos, verificada en 1812, pues el segundo, que no murió hasta catorce años despues, continuó con Creuzer y otros hasta su última hora, la polémica que por tan largo tiempo habia sostenido con Heyne y con Hermann. Entre las suposiciones arbitrarias de unos, las quiméricas conjeturas de otros, y el espíritu de sistema de todos, sobrenadaron algunos descubrimientos ingeniosos, que no debian ser perdidos para la resolucion de varios problemas difíciles de la mitología y de la histeria. Abrieron pues en tan vasto piélago los autores de aquellos descubrimientos rumbos nuevos, que circunspectas esploraciones podian fácilmento rectificar.

A ellas debia lanzarse por necesidad el que trasladaba al castellano las obras de un poeta gentil, que habia debido á sus creencias religiosas, las mas elevadas inspiraciones. No tocaba en verdad á un comentador de Horacio establecer un sistema mitológico completo, que críticos hábiles, y especialmente dedicados á esta clase de investigaciones, no habian alcanzado á fijar : pero le incumbía penetrar en el laberinto de aquellas creencias, y trabajar en sorprender alli el secreto de su origen, y en desvanecer los errores que sobre sus principios y su objeto babian cundido y arraigádose durante muchos siglos. Durante otros muchos fueron ellas acatadas en todos los meblos de la tierra; y no porque desapareciesen al sonla de los dogmas mas sablimes y puros de la religion del Salvador, se debe reputar absurda la que por mil y quinientos años profesó el mundo entero, la que profesaron Sócrates, Platon y Aristóteles. Xenofonte. Tucídides y Polibio, Salustio, Ciceron y Séneca, Tito, Marco Aurelio y Trajano, y otra multitud de personages, que á intérvalos descollaron en aquel largo periodo, por grandes talentos ó por eminentes virtades. ¿Puede suponerse que tantos hombres superioras crevesen que el primero de los númenes de su Olimpo se trasformaba alternativa ó sucesivamente en toro. en cisne ó en lluvia de oro, para corromper castas

virgenes ó respetables matronas? ¿Puede creerse borrado ó estinguido el instinto del pudor, hasta el punto de que cincuenta ó mas generaciones adorasen á dioses manchados con robos, adulterios, incestos, y con todo linage de crímenes? De estas consideraciones se inflere naturalmente que las aventuras de los dioses y de los héroes del paganismo, no son siempre hechos materiales, ni dan lugar por consiguiente á las deducciones que de ellas se desprenderian, si como hechos bubiesen de considerarse. Tal vez desfiguró la mitología los consignados en la historia y las tradiciones de los pueblos, para que como los inventados por los primeros instructores del mundo antiguo, presentasen emblemas ó símbolos, destinados á materializar, ya la adoracion de los objetos dignos de acatamiento, ya las reglas de la moral, y el respeto á las instituciones civiles, que en la infancia de las sociedades necesitaban el apoyo de las creencias religiosas. Ni parecerá estraño que aquellos emblemas ó símbolos fuesen á veces groseros, y aun obscenos en apariencia, cuando se reflexione sobre la supersticion habitual, el fanatismo estrecho, y la general ignorancia de las sociedades primitivas. Emblemas y símbolos de la misma clase ofrecen todas las religiones de la tierra, y aun de la que diez y ocho siglos há se dignó revelarle el hijo de Dios, no se esplicarian ciertos hechos, ni se comprenderian ciertos dogmas, si la piedad ilustrada de los comentadores de los libros santos no hubiese descubierto, en la division de los sentidos anagógico, tropológico y místico, la clave de la interpretacion. Y por qué no será interpretable de la misma manera, lo que en las demas creencias aparezca de chocante en los hechos, ó de singular en las doctrinas?

Tanto quizá como los comentarios mitológicos, he

pensado que contribuirian á la inteligencia de las composiciones de que me he propuesto generalizar el conocimiento, noticias mas ó menos circunstanciadas de la vida de los hombres distinguidos, de que se hace mencion en estas composiciones mismas. Y zcómo á lectores poco versados en la historia antigua, agradarian cuadros, en que apareciesen grupos de personages, de que no solo ignorasen absolutamente los hechos, sino de que desconociesen hasta la existencia y los nombres? ¿Qué efecto produciría, por ejemplo, sobre el espíritu del mayor número de los lectores, la magnifica asociacion que en la oda XII del primer libro hace el poeta de Orfeo, Júpiter. Palas, Baco, Diana, Febo, Hércules, Cástor y Polux. con Rómulo, Numa, Tarquino, Caton, Régulo, Escauro, Paulo Emilio, Fabricio, Curio, Camilo v Marcelo, si no se pusiesen de manifiesto los títulos que cada uno de ellos tenia á la veneracion de los hombres y al entusiasmo de los poetas? Entre los personages nombrados ó aludidos por Horacio, hay ademas algunos que desempeñaron importantes papeles en los terribles dramas que se representaron en Roma durante los treinta y cinco años primeros de la vida del ilustre lírico. Desapoderadas ambiciones hundieron en aquel periodo una república que contaba siete siglos de existencia, y apenas hubo un hombre importante, que no fuese autor, ó cómplice. ó víctima de los acontecimientos que sustituyeron á una gastada y turbulenta democrácia, un vigoroso absolutismo por de pronto, y poco despues, la mas insoportable tiranía. Julio César, Augusto, Mecenas, Agripa, Polion, Lólio, Caton, Bruto, y otros varios. sobresalen en el grupo de los que figuraron en aquellas vastas v trascendentales peripecias; v Horacio no podia dejar de hacer mencion de ellos, al lamentar los

desórdenes y los crimenes con que se mancharon siempre todas las de su especie. Y ¿cómo alcanzarian à calificar los juicios del poeta, á apreciar la elevacion de sus sentimientos, ni el valor de sus inspiraciones, los que no supiesen la parte de responsabilidad ó de gloria, que tocó á todos y á cada uno de aquellos personages, en los sucesos de que él hablaba ó á que aludia? ¿los que no pudiesen formar una idea superficial siguiera, del estado de la sociedad en que él exhalaba sus patrióticos acentos? Yo debia pues consignar en mi comentario, no solo estas noticias, sino las relativas á los hombres que por diferente concepto hicieron papel en la misma época. A esta categoría pertenecen Virgilio, Tibulo, Vário, v otros que con estimadas producciones literarias contribuyeron á la gloria del reinado, que se levantó sobre las ruinas de la república, durante la última mitad de la vida de nuestro poeta. Con él tuvieron todos ellos mas ó menos íntimas relaciones, y habria sido por tanto, injusto y aun ridículo, no darlos á conocer en comentarios, destinados á ilustrar un texto, de que varias especies de dificultades hacen tan difícil la inteligencia.

Las discordias civiles, á cuyo impulso desaparecieron las instituciones antiguas, alteraron por necesidad las costumbres, que por espacio de siglos habian sido su mas sólida garantia. Contra la corrupcion lastimosamente introducida poco antes de su nacimiento, y rápidamente generalizada durante su vida, declamó unas veces Horacio con patriótica vehemencia, y otras, empleó el chiste y el sarcasmo, no menos poderosos que las mas acerbas invectivas; y pocos ciertamente conocerian la habilidad con que manejaba el poeta unas y otras armas, si en ocasiones no llamase la atencion el comentador sobre las cos-

tumbres de Roma, en cuya enunciacion era fácil ademas reunir la instruccion con el deleite. Lo mismo juzgué que debia suceder con algunas notas geográficas, y esto con tanta mas razon, cuanto que hay oda en que habla Horacio de Rodas, de Mitilene, Efeso. Corinto, Tebas, Delfos, Atenas, Argos, Micenas, Lacedemonia, Tibur y Salamina. ¿Qué placer hallaria en esta enumeracion el que no supiese lo que eran aquellas ciudades? ¿ Qué fruto sacaria de una lectura. de que lo desconocido de los nombres no le permitiese retener las ideas, ni aun conservar el recuerdo? Yo creo que, independientemente de los defectos de que adolecieron con frecuencia las traducciones de las obras clásicas de la antigüedad, la falta sola de estas indispensables aclaraciones impediria siempre que se hiciesen tan populares, como lo exige la necesidad de generalizar las reglas del gusto literario. Si hay medio de que las personas poco instruidas lean con interés las composiciones poéticas de Homero y de Píndaro, de Virgilio y de Horacio, no es otro seguramente que el de acompañar á versiones esmeradas, comentarios juiciosos, en que se espliquen las alusiones, se desenvuelvan los conceptos, y nada se deje que desear para la inteligencia completa de los textos resnectivos.

A este trabajo, que para la generalidad de los lectores podía reputarse necesario, había que añadir otro, inmediata y especialmente útil á los jóvenes que se dediquen al estudio de la literatura. Las inspiraciones de Horacio tienen generalmente el carácter que corresponde á la naturaleza del objeto que se las sugiere, es decir, que ingeniosas siempre y delicadas, son ora elevadas y enérgicas, y ora tiernas y voluptuosas. Su espresion, proporcionada asímismo á la índole de las composiciones, se distingue, ya por el

vigor y la vehemencia, ya por la facilidad y la gracia, v casi siempre por la viveza del colorido. Alguna vez sin embargo sa abandona el poeta á esta ó aquella inspiracion escéntrica: alguna vez tambien, hacen su espresion oscura, ó ambigua, ó afectada, ya el empleo de ciertos modismos griegos, poco conformes á las reglas de la sintaxis latina, ya el lujo de los tropos, y va quizá la precipitacion con que se compuso una ú otra pieza, ó la poca importancia que le dió su autor. Sin señalar al mismo tiempo que estos descuidos, los primores que al lado brillaban, podrian los jóvenes pasar tal vez por encima de trozos de gran mérito, sin apercibirlo ni sospecharlo; ó deslumbrados por el oropel de atrevidas metáforas ó de exagerados hipérboles, creerse autorizados á imitar lo que no era digno de imitacion; y acostumbrándose así á preferir la imaginacion al juicio. v lo falso á lo verdadero. acabarian quizá por adquirir, en vez del gusto clásico. que asegura y perpetúa la estimacion de las producciones literarias, el hábito de los estravios romanticos, à que ni aun los hombres de mas ingenio pudieron dar nunca elementos ó condiciones de duracion.

Las advertencias ú observaciones de que hablo, eran doblemente necesarias, por razon del descuido con que los comentadores de los poetas miraron casi constantemente lo que constituye el mérito esencial de las obras que comentaron, á saber, la regularidad de los planes, la conveniencia y la ingeniosa trabazon de los pensamientos, el empleo sábio y atinado de los tropos, la gallardía de los giros, la novedad, ó tal vez la audacia de las construcciones, el artificio de ciertas combinaciones prosódicas, y aun las desinencias métricas, que anuncien ó dejen traslucir alguna intencion particular. Gasi todos los comentadores de Horacio se limitaron á esplicar el sentido gramatical,

à referir sin examen ni crítica las anécdotas mitológicas mas estrañas é inverosímiles, y á hacer diminutas indicaciones sobre los hechos históricos, á que en una ú otra ocasion aludia el poeta. El académico Dacier, en las notas á su traduccion francesa, estendió à menudo sus observaciones à la parte poética; pero acostumbrado á formarse un ídolo de cada autor que traducia, llevó con frecuencia el entusiasmo hasta llamar gracia à la trivialidad, y sublimidad à la afectacion. En el mismo, y en otros menos escasables defectos, incurrió el Jesuita Sanadon, que aunque mas instruido en los secretos de la composicion poética, prodigó tal vez la alabanza á pensamientos ó espresiones que no la merecian, y tal, procuró desacreditar conceptos elevados, y acusó intenciones que no había tomado el trabajo de examinar. En muchas de sus notas se ven ademas proclamadas como reglas del gusto, ideas, va exageradas, v va falsas; se van discusiones prolijas, en que conjeturas, tal vez ingeniosas, y tal absurdas, son presentadas, á favor de una dialéctica capciosa, con todo el aire de la evidencia; se ven, por último, reprendidas las cadencias de algunos versos con la misma severidad y por los mismos motivos que serian censuradas en un estudiante. Estos defectos están sin embargo compensados con multitud de observaciones juiciosas y de ilaciones sagaces, con un gran conocimiento de la lengua latina, y con una erudicion, que aunque pesada y fatigante en ciertos casos, me sirvió en algunos para fijar mi opinion sobre varios puntos contrevertibles. Igualmente me sirvió el docto comentario con que acompañó Wieland la traduccion alemana que de las sátiras y epístolas de nuestro poeta publicó à fines del siglo último, bien que presentasen no poco da aventurado ó de arbitrario muchas de sus hipóte-

sis ó de sus conjeturas. Para juzgar del carácter de algunas de ellas, bastará recordar los esfuerzos que hizo el sábio aleman para acreditar la suposicion de que la epístola á los Pisones fue escrita con el fin de retraer á aquellos mancebos de dedicarse á la poesía: como si no apareciese demostrada completamente la intencion contraria, por el cuidado con que el autor reunió en un pequeño escrito toda la sustancia de los preceptos y de los ejemplos antiguos, y fijó reglas que diferentes especies de vandalismo no han bastado à destruir. Lo aventurado de algunos de los juicios y de las suposiciones de Wieland, no debia sin embargo disminuir el aprecio á que eran acreedoras sus profundas lucubraciones filológicas; y en estas, y en las de Wetzel. Lessing y otros eruditos modernos se podian hallar, y hallé yo en efecto, auxilios para la parte crítica, como para la aclaración de muchos pasages difíciles y la ordenacion de las construcciones embarazadas, los hallé en otro tiempo en las obras de los antiguos gramáticos Acron y Porfirio, y en las de los eruditos comentadores Cruquio, Lambino, Torrencio, Turnebo, Mureto, Erasmo, Minelio, Aldo Manucio, Daniel Heinsio, Escaligero, Bond, Pulmann y otros, que hube de estudiar detenidamente antes de publicar mi primera edicion.

Para fijar el texto que en ella adopté, consulté entonces el de la famosa de Venecia, hecha en 1478, el de la publicada veinte años despues por Jacobo Loscher en Estrasburgo, y las de los editores que mas manuscritos poseyeran ó registraran. Las variantes que presentaban estos habian introducido en el texto cierta confusion, que los ingleses Bentley y Cuningam se propusieron corregir en el siglo último. Desgraciadamente al primero de aquellos críticos le lanzaron su prurito de decir cosas nuevas, y su ansia

de mostrar todo lo que era capaz de hacer, fuera de tos límites que él mismo se habia fijado; y el hombre destinado al parecer à restablecer la pareza del texto, y que habia dado pruebas de gran sagacidad, demostrando el vicio de muchas lecciones generalmente recibidas, acabó abandonándose á la manía de las innovaciones, y por servirme de las espresiones de su compatriota Cuningam, corrompiendo muchas veces los pasages sanos, otras echando mas á perder con sus correcciones los corrempidos, y otras dejando intactos muchos errores antiguos. No evitó Cuningam mismo los que tan justa y vigorosamente señalára en la edicion de su sábio compatriota; y al contrario, entre uno y otro aumentaron el desórden, no sin que lo ingenioso y plausible de una ú otra de sus variantes sedujese á los editores posteriores, entre los cuales el francés Sanadon fue à veces mas allà que los dos novadores ingleses. Yo, que tambien me dejé seducir antes por el brillo de algunas de sus correcciones, debia reformar hov mis falsos juicios, v completar las ventajas que mi nueva edicion lleva á la antigua, restableciendo el texto genuino, que durante mas de tres siglos alteraron con demasiada frecuencia manos atrevidas. Para estas rectificaciones me han servido de guia, ademas de Cruquio, Lambino y Bond entre los antiguos, Gessner entre los modernos, Wetzel, Mitscherlich, Vanderbourg, v sobre todo Achaintre, cuyo texto adoptó Montfalcon en su famosa edicion poliglota de 1834, que es quizá el mas magnífico monumento levantado á la gloria de nuestro poeta.

Yo he procurado levantarle uno tambien en el vasto trabajo, que hoy ofrezco á las meditaciones de la juventud estudiosa de mi patria. No es este la reproduccion del que publiqué en los años de 1820 à 1823; es una obra nueva, en que he procurado mostrar mi reconocimiento à la benevolencia insigne con que fue acogida mi primera edicion, y renovar al borde de la tumba la espresion del entusiasmo que desde mi infancia me inspiraron las producciones del mas sábio, profundo y correcto de los poetas líricos de la antigüedad. Yo he oreido deber completar mi obra con la breve noticia de su vida, que estampo à continuacion.

### VIDA DE HORACIO.

Quinto Horacio Flaco nació en Venusia, ciudad de la Apulia Daunia (hoy Venosa en la Basilicata) el 8 de diciembre del año 689 de Roma, 65 antes de J. C., siendo cónsules L. Aurelio Cota, y L. Manlio Torcuato. Su familia era de esclavos, y sa padre mismo lo fué hasta que su escelente conducta le proporcionó la libertad, y una pequeña hacienda con cuyos productos vivia. En Venusia existia una mediana escuela, donde se habria educado Horacio como los mas distinguidos de sus compatriotas; pero el generoso padre determinó darle una educacion superior à su clase, y vendiendo su hacienda, y comprando con su producto una plaza de cobrador de contribuciones, le llevó à Roma, cuando apenas contaba el niño siete ú ocho años de edad. Púsole desde luego en la escuela del famoso profesor de literatura Orbio Pupilo, y no perdonó gasto ni esfuerzo para hacerle adquirir, no solo los conocimientos que debian inmortalizarle algun dia, sino las buenas costumbres, que en el periodo de desórdenes y relajacion que iba atravesando la república, debian ser el mas seguro preservativo contra los riesgos que amenazaban á la nueva generacion.

Cuando el tierno y honrado padre hubo inspirado á su hijo los sentimientos generosos y las máximas elevadas, de que este consignó muchas veces en sus obras el grato recuerdo, determinó enviarle à Atenas, en cuyas escuelas se completaba entonces la educacion de los jóvenes acomodados. Allí estudiaban filosofía á la sazon el hijo de Ciceron, Mesala, Varo, Bibulo, y otros varios. que sin las turbulencias que sucedieron al asesisinato de Julio César, verificado al año siguiente de la partida de Horacio, hubieran cumplido los altos destinos á que parecian llamados entonces. En aquella tranquila morada de las Musas, se aplicó el jóven venusino al estudio de la filosofía y al de la literatura, de que verosimilmente nada le habria distraido, si á los dos años no se presentasen en Atenas el famoso Marco Bruto, y el principal de sus cómplices Casio, que crevendo haber destruido la tirania con la muerte que dieron à César, querian obtener por la fuerza de las armas en Grecia, la recompensa que á su pretendida proeza rehusaba la Italia. Mientras hacian ambos los preparativos necesarios para resistir à la formidable liga que acababa de formarse en Roma con el nombre de triunvirato, Bruto asistia alguna vez á las escuelas de los filósofos, y en ellas tuvo ocasion de conocer á Horacio, con el cual trabó luego una amistad íntima. Organizóse en breve el ejército con que los republicanos se proponian hacer frente al poder de los triunviros.

que se proclamaban vengadores del asesinato de que Bruto se envanecia; y por sus relaciones con éste logró Horacio el importante cargo de tribuno de una legion, no sin que murmurasen muchos de que se confiase el mando de seis mil hombres à un mozo que no contaba aun veinte y tres años de edad. Despues de varios movimientos que hicieron sobre las islas y las costas del Asia menor. hubieron los gefes de concentrar sus fuerzas en la Grecia, para oponerlas reunidas á las de Octavio y Marco Antonio, que habiendo dividido entre si el gobierno del mundo romano, no podian sufrir que nadie se lo disputase. En el otoño de 712 se avistaron en fin en las llanuras de Filipos. ciudad de Macedonia, con las huestes mandadas por los triunviros, las de los matadores de César, v deshechas estas en dos grandes batallas, dadas en dos dias consecutivos, perecieron de resultas sus dos gefes; Caton, hijo del que pocos años antes inmortalizara el nombre de Utica, dándose dentro de sus murallas una muerte gloriosa; y Varron, y Hortensio, y Varo, y otros no menos valerosos mancebos. Horacio huyó con otros muchos, v se aprovechó sin titubear de la amnistía que se publicó despues de la derrota.

Pero ella le dejó sin empleo, y ya antes le habia dejado sin bienes la confiscacion, pues muerto su padre en aquel intermedio, se apoderó el fisco del escaso caudal que por su fallecimiento debia heredar el jóven tribuno. No quedó pues á este mas recurso para vivir, que el de volver á las ocupaciones literarias, que los hábitos militares le obligáran por algun tiempo á interrumpir, y el de aplicarse sobre todo á cultivar la poesía, cuyo ejercicio habia sido siempre un título mas ó menos

eficaz de recomendacion. Es verosimil que sin el desastre de Filipos, no se habria Horacio dedicado esclusivamente á la profesion que tan en breve le cubrió de una gloria, que pues no se hundió en el caos de los siglos bárbaros, parece destinada á no perecer jamás.

Solo en Roma podia Horacio sacar partido de su grande ingenio y de los conocimientos adquiridos en su brillante educacion; y á Roma se trasladó por tanto, no sin esperimentar las escaseces, con que rara vez dejaron de luchar en uno ú otro periodo de su vida, los hombres de mas valer, á quienes tocó vivir en épocas de tarbulencias y de trastornos. Pero ni aun en Roma, agitada á la sazon por violentas pasiones políticas. sujeta á una tirania de que nadie podia prever el término, y trabajada por el ansia de adquirir riquezas, que habia prodigiosamente cundido entre las clases todas, era fácil alcanzar por la literatura una reputacion que mejorase desde luego la condicion de un hombre arruinado; y Virgilio mismo, que desde antes gozaba de una nombradía, debida tanto á la grandeza de su ingenio, como á la duizura de su carácter, se habia visto reducido durante algun tiempo á lamentar en tiernos y delicados versos los horrores de la guerra civil, que le despojára de la herencia paterna. Era menester llamar la atencion por composiciones de un género atrevido, y Horacio se aplicó á la sátira, con el ardor de un jóven, que necesitaba tomar pronte una posicion elevada, pero con la delicadeza propia de quien, en sus reveses como soldado. habia aprendido los miramientos que convenia guardar con los hombres, à quienes entregara la fortuna el depósito de la fuerza pública.

La primera sátira que dió á luz nuestro poeta. le fué sugerida por la muerte del famoso cantor Tigelio. Habia este adquirido grandes riquezas, adulando ó divirtiendo á Julio César, á Cleopatra y á Octavio, y gastádolas á su vez con una multitud de parásitos y trubanes de que habitualmente se rodeaba. La gratitud de los favorecidos colmó de elogios al cantor, contra cuyas estravagancias no se atrevian á levantar la voz los hombres de saber y de virtud, por miedo de desagradar á los poderosos que le dispensaban su favor. Calientes aun sus cenizas, no temió removerlas el poeta extribuno, que seguro del buen efecto que producirian sus invectivas, las estendió en la misma composicion á algunos de los hombres conocidos á la sazon en Roma por sus vicios. Agradó á todos la audacia del jóven escritor, y en él vieron desde luego muchos de sus compatriotas el vengador de los escesos, para cuya represion eran impotentes las leves.

Siguieron á aquella sátira otras en que el nuevo poeta que asomaba sobre el parnaso latino, descubrió sucesivamente estension de conocimientos, vehemencia de carácter, delicadeza, gracia, correccion, oportunidad, todas las dotes en fin que hasta entonces no se habian reunido en ninguno de los satíricos conocidos, y de las cuales solo brillaba una ú otra en las obras del popular Lucilio. El entusiasmo que instantáneamente produjeron las composiciones de Horacio, le valió en seguida la amistad de los mas ilustres personages de Roma, y entre otros la del mantuano Virgilio, con quien no solo le unia la comunidad del talento y de las inclinaciones, sino la de la desgracia, pues á ambos habia la guerra civil despojado de sus propiedades.

Virgilio v su amigo Vário presentaron á Horacio en casa de Mecenas, consejero y favorito de Octavio, que ya poderoso, gustaba de ser designado con el nombre de César. No podia el hábil y delicado ministro recibir sin cierta desconfianza al poeta que acababa de anunciarse como el azote de aquellos á quienes deshonraban vicios, ó ridiculizaban defectos; y Mecenas tenia en realidad algunos, que Horacio no habia respetado bastante en sus primeras composiciones. No podian por otra parte ser todavia muy gratos en la córte del vencedor de Filipos los recuerdos del ardor con que el jóven tribuno habia defendido en los campos de aquella ciudad los intereses del gefe vencido. Asi, á pesar de las poderosas recomendaciones de Virgilio y de Vário, Mecenas recibió friamente por de pronto al que algo mas tarde debia ser el mas querido de sus amigos. Fuélo en efecto á poco tiempo, y como la mayor prueba de cariño que podia darle el poderoso ministro, era ponerle en situacion desahogada, no tardó en regalarle una linda y útil hacienda, que debia ser considerable. pues que contaba ocho esclavos dedicados á su cultivo, y en época habia reciente mantenido cinco colonos. La amistad que andando el tiempo le dispensó Mecenas, llegó á punto, que cuando en el año de 717 pasó éste á Brindis, á negociar la segunda reconciliacion de Octavio y Antonio, llevó consigo á Horacio, y le hizo embarcar en seguida en la escuadra que armó el heredero de César para apoderarse de Sicilia, y en la cual, dispersada, y destruida casi por un temporal, estuvo á pique de perecer el poeta.

Vuelto á Roma se entregó él á las inspiraciones de su Musa, no ya burlona y maligna, como hasta entonces, sino retozona y festiva unas veces, otras elevada y sublime, y siempre diestra y delicada. Los timidos esfuerzos hechos antes para introducir en la poesía latina varias de las combinaciones métricas á que dieran su nombre insignes poetas griegos, revelaron á Horacio, familiarizado con ellas desde su primera juventud, la gloria que podia alcanzar lanzándose con mas firme y resuelto paso en tan dificil via; y se lanzó en efecto, y en breve la poesía del Lacio se enriqueció con las cadencias sonoras de la de Atenas. Ni se contentó el atrevido jóven con esta magnifica innovacion. sino que aspiró á elevarse sobre sus modelos mismos, y lo consiguió luego, ora rodeando del prestigio de una armonía desconocida hasta entonces en su pais, las inspiraciones de la religion v los dogmas de la moral; exhalando ora en variados metros los votos puros de un patriotismo ardiente: ora en fin dando el mas brillante y voluptuoso colorido á las quejas del amor desdeñado, al contentamiento del amor satisfecho, y al júbilo de los festines. Tan elevado, pero mas metódico é igual que Píndaro; tan vehemente, pero mas profundo y correcto que Alceo; tan voluptuoso, pero mas variado y rico en sus pinturas que Anacreonte: tan tierno, pero mas moral y filosófico que Safo, Horacio ensavó con igual éxito todos los tonos de la lira, de la cual sacó sones inmortales, que despues de cerca de dos mil años, deleitan aun, conmueven y trasportan á cuantos hizo sensibles la naturaleza á aquel linage de encantos.

Estas composiciones le valieron, si no tan general y unánime popularidad como las sátiras, la admiracion de cuantos se interesaban en los progresos de la literatura, y la envidia de algunos

Zóilos, á quienes consumia, tanto como la gloria literaria del insigne poeta, la familiaridad con que vivia con los mas altos personages del estado. Ademas de Mecenas y de Agripa, únicos ministros que influian en las decisiones del hombre revestido del poder supremo, fueron sus amigos Mesala, Polion, Lólio, Pison, Planco, y otros magnates, de quienes tendré ocasion de hablar en mis notas; y lo fueron entre los poetas, Virgilio, Vário, Propercio, Tibulo, Fundano, Válgio, Visco, y cuantos sobresalieron en aquel periodo de ilustracion, designado aun hoy con la denominacion de siglo de Augusto.

La moderacion con que gozó Horacio de los favores de la fortuna fué igual á la resignacion con que antes habia soportado sus rigores. Jamás aspiró á empleo alguno, y solo aceptó el título de caballero, con que se honraba su protector mismo, bastante desinteresado para no adjudicarse en su larga y merecida privanza, ninguna de las eminentes dignidades, que solo por su favor obtenian sujetos de mucho menos mérito. Tan exento de ambicion como Mecenas, no solo las desdeñó todas, sino que rehusó en términos esplícitos el alto cargo de secretario de Augusto, con que éste le brindó, cuando no solo era el soberano de la Europa, de una gran parte del Asia, y de toda el Africa conocida entonces, sino que estaba en posesion de los honores divinos, conferidos sin duda por la adulacion, pero sancionados por el reconocimiento público. En 731 decia este príncipe à Mecenas, en un billete, de que Suetonio nos ha conservado el texto: «Antes bastaba vo para escribir mis cartas á los amigos; ahora, ocupadísimo y enfermo, deseo que me traigas á nuestro

Horacio. De parásito de una mesa particular, venga pues á ser comensal en mi mesa régia, y me ayudará á escribir mis cartas. » Cuando el poeta se negó á aceptar tan insigne muestra de confianza v de favor. Augusto no solo no se dió por ofendido, sino que escribiéndole despues en derechura, le dijo: « Cuánto me acuerdo de tí, te lo podrá tambien decir nuestro Septimio, pues delante de él hice de tí mencion: que aunque tú despreciaste soberbio mi amistad, no por eso te miraré vo con el mismo desden. » En otra ocasion le decia: «Sabe que estoy muy enfadado, porque no hablas conmigo en derechura en alguna de tus epístolas. ¿Temes acaso que te infamen las generaciones futuras, cuando sepan que has tenido familiaridad conmigo?» Estos hechos refutan por sí solos la opinion de algunos biógrafos, que de cierto pasage de una de las sátiras de Horacio, infirieron que él compró y sirvió una plaza de oficial de la tesorería.

Ningun suceso importante alteró el método de vida uniforme y pacífico que adoptó desde que por el favor de Mecenas, de Agripa y de Augusto, y por el gran prestigio de que le rodeó este favor, y mas aun su reconocido y acatado ingenio, se colocó en la mas envidiable posicion á que jamás quizá se elevó poeta alguno. Querido de unos por la dulzura de su trato, y de otros por la facilidad con que se prestaba á servirlos; respetado de todos por la elevacion de su espíritu, admirado por su desinterés, cubierto en fin de una gloria, realzada hoy por los homenages de diez y nueve siglos, murió Horacio en Roma, de edad de 57 años menos once dias, el 27 de noviembre del año 746 de la fundacion de aquella capital; ocho antes del naci-

miento de J. C., once despues de la muerte de Virgilio y de Tibulo, siete despues de la de Propercio, y un mes antes que Mecenas, que en una tierna composicion poética manifestó el profundo pesar que le causó el temprano fin de su amigo.

De los hechos que acabo de referir, los mas están sacados de las obras mismas del poeta, y algunos lo están de su vida, escrita por el diligente compilador Suetonio, ó atribuida generalmente á él.. De estos mismos escritos aparece que fue de talla mediana, grueso, habitualmente sóbrio en la mesa, aunque con frecuencia exhortase á sus amigos afligidos á ahogar en vino sus pesares; y demasiado inclinado á los placeres del amor, aunque con frecuencia reprendiese la vanidad de ellos y los estravíos.

Los mas de los biógrafos de Horacio han hablado de su poco valor como militar, y de sus hábitos de adulacion como cortesano. Yo, reservando para los comentarios que haré sobre sus composiciones, el exámen y la refutacion de estos cargos. diré solo por ahora que el poeta jamás recató sus principios ni sus antecedentes republicanos; que hizo gala de ellos en muchas de sus obras. v conservó relaciones intimas con varios personages que manifestaron siempre poca adhesion al gobierno de un principe. Al que sobre las ruinas del triunvirato levantó el edificio del poder mas colosal que vieron los siglos, no asustaba la libre manifestacion de sentimientos, de que los beneficios de su administracion rebajaban cada dia la intensidad. v acabaron por borrar la huella. Las riquezas que las conquistas amontonáran en Roma, habian introducido alli el lujo; el lujo generalizó en seguida el deseo de figurar; este no tardó en engendrar am-

biciones, de que luego nacieron rivalidades, y estas a su vez abortaron encarnizadas discordias, que no solo cubrieron de sangre y de luto la Italia durante mas de medio siglo, sino que conmovieron los cimientos de la sociedad antigua, destruyendo la igualdad que era la base de sus instituciones. Redujéronse ellas á fórmulas estériles, y á vanas y mentidas apariencias, desde que el miedo que inspiráran las horribles matanzas de Mário y de Sila, convirtió al pueblo en instrumento de unas ú otras ambiciones privadas, y en juguete á la postre de todas ellas. Pocos años despues volvieron á abrir Pompeyo y César las llagas no cerradas de las revueltas anteriores, y el mundo romano se estremeció con el espectáculo de luchas en que se despedazaba con furor lo que se fingia acatar con entusiasmo. El asesinato de César suministró despues un pretesto plausible, sino un motivo legítimo, para nuevas disensiones, que prolongadas durante catorce años, habrian acabado en breve con la gloria y el poder de Roma, si cuando amagaba este espantoso cataclismo, un hombre hábil v feliz no se adjudicase el poder, que nadie en un periodo demasiado largo habia ejercido en bien del pais. La historia refiere de que manera usó de él Augusto, y cómo el reconocimiento universal realzó la paz y la prosperidad que derramó aquel príncipe sobre la multitud de naciones sujetas á su dominacion. ¿Era estraño que Horacio tributase al autor de tantos beneficios las alabanzas que nadie le negaba desde el Eufrates al Ebro, v desde las bocas del Tiber à las del Rhin, v aun casi hasta las del Elba?

Para concluir esta noticia, que en las notas procuraré completar, añadiré que en el espacio de tres siglos y medio, que van corridos desde fines del XV, en que la imprenta empezó à publicar las obras de Horacio, pasan de mil las ediciones que de ellas se han hecho. Entre estas hay muchas con traducciones en todas las lenguas de Europa, y con comentarios mas ó menos estimables; hay ademas una poliglota, en que al lado del texto latino se halla la traduccion francesa de Montfalcon; la mia castellana publicada desde 1820 à 23; la italiana de Gargallo, la inglesa de Francis, y la alemana de Wieland y de Voss. Fuera de la Biblia, no hubo ciertamente obra antigua que recibiese, ni verosimilmente la habrá moderna, que llegue á recibir testimonios mas irrecusables de entusiasmo y de admiracion.

# QUINTI HORATII FLACCI

LYRICORUM CARMINUM

LIBER PRIMUS.

ODAS DE HORACIO.

LIBRO PRIMERO.

## LIBER PRIMUS.

## ODE I.

#### AD MÆCENATEM.

Mæcenas, atavis edite regibus,
O et præsidium, et dulce decus meum:
Sunt quos curriculo pulverem Olympicum
Collegisse juvat; metaque fervidis
Evitata retis, palmaque nobilis,
Terrarum dominos evehit ad Deos:

Hunc, si mobilium turba Quiritium
Certat tergeminis tollere honoribus;
Illum, si proprio condidit horreo
Quidquid de Libycis verritur areis.
Gaudentem patrios findere sarculo
Agros, Attalicis conditionibus
Numquam dimoveas, ut trabe Cipria
Myrtoum, pavidus nauta, secet mare.

10

5

## LIBRO PRIMERO.

## ODA I.

## A MECENAS.

Mecenas, de elevada
Alcurnia descendiente,
Mi dulce gloria y protector potente:
A uno coger agrada
El polvo Olimpio en disparado carro;
Y si diestro y bizarro
La meta evita que el palenque cierra,
Y orla su sien la palma de victoria,
Elévale la gloria
A los dioses señores de la tierra.

A esotro lisonjea

Que á porfia le eleve

De puesto en puesto veleidosa plebe.

Otro ansioso desea

Cuanto en las eras de Africa se coge

Guardar en su ancha troje.

A quien se goza en cuitivar su hacienda,

No harán tesoros de Atalo opulento

Que al líquido elemento,

Medroso navegante, el seno hienda.

Luctantem Icariis fluctibus Africum

Mercator metuens, otium et oppidi

Laudat rura sui; mox reficit rates

Quassas, indocilis pauperiem pati.

Est qui nec veteris pocula Massici,

Nec partem solido demere de die

20

Spernit; nunc viridi membra sub arbuto

Stratus, nunc ad aquæ lene caput sacræ.

Multos castra juvant, et lituo tubæ
Permistus sonitus, bellaque matrib
Detestata. Manet sub Jove frigido
Venator, teneræ conjugis immemor,
Seu visa est catulis cerva fidelibus,
Seu rupit teretes Marsus aper plagas.

25

Te doctarum ederæ præmia frontium

Dis miscent superis: me gelidum nemus, 30

Nympharumque leves cum Satyris chorì

Secernunt populo; si neque tibias

Euterpe cohibet, nec Polyhymnia

Lesboum refugit tendere barbiton.

Quòd si me lyricis vatibus inseres, 35

Sublimi feriam sidera vertice.

Mientras austro mugiente Agita la onda brava, La paz del campo el mercader alaba; Pero pronto impaciente, Dura pobreza tolerar no sabe, Y repara su nave. Parte del dia roba otro al cuidado, Y de Másico añejo el vaso apura, Ya cabe fuente pura, Ya só el verde madroño recostado. El clarin de Mavorte A otro y la trompa agrada, Y la lid de las madres detestada: De la tierna consorte Otro olvidado, de la noche fria La escarcha desafia, Si el jabalí en la trampa se resbala, O al ciervo el can en la maleza siente. Premio de docta frente La yedra á tí á los númenes te iguala. Y yo, si la liviana Flauta Euterpe me entrega, Y la dulce Polimnia no me niega La citara lesbiana, Me alejaré tambien del vulgar bando, De Sátiros cantando Bailes alegres y de Ninfas bellas, Y de los bosques las amenas sombras. Si lírico me nombras. Tocaré con mi frente à las estrellas.

## NOTAS.

Celeccion de poesías líricas, ó de odas (Lyricarum corminum, seu Odarum libri) intitularen los editores de Horacio la parte de sus composiciones, escritas en versos propios para ser cantados. Dióseles en Roma el nombre de líricas, porque en Grecia donde se inventaron, se cantalian al son de la lira, que tocaban les autores mismos de las palabras. Al son de la lira domesticó salvajes Orfeo, levantó Anfion los muros de una ciudad, y se obraron otros prodigios, que no porque la mitología los rodease de accesorios fantásticos, prueban menos el poder que la música y la poesía ejercieron tobre las primeras reunienes de hombres, de que hacen mencion la historia y las tradiciones de los pueblos. El poeta músico anunció en cantos, acompañados de su Mra, cuanto convenia al bien de las sociedades nacientes, proclamó el poder y los beneficios de los dioses, instituyó las prácticas religiosas, escitó el entusiasmo de la virtud, provocoel sentimiento del patriotismo, hizo las delicias de los festines, y fue el objete de los homenages de les pueblos, y hasta del respeto de los reyes; y la poesia kirica, grave por la naturaleza de los objetos que trataba, y encantadora por las formas con que los revestia, ejerció una influencia mas poderosa, que la que mas tarde llegó á adquirir la elocuencia misma. Andando el tiempo, hubieron de variar los medios de civilizacion, y ya no se cantaron las composiciones líricas sino en los templos de los dioses, ó en los espectáculos establecidos para promover el desarrollo de las facultades del cuerpo. ó del espíritu, ó en los banquetes destinados á celebrar los placeres del vino y del amor, Mas adelante no fueron ya los autoreslos que cantaron sus propias composiciones, sino músicos que sobresalian en el manejo de los instrumentos enton-

ces conocidos; y en breve se limitó tambien, y casi se olvidó este uso, disminuyéndose por ello, y llegando casi á desaparecer, la influencia de la poesía lírica en las costumbres. Tal era el estado de aquella profesion, antes elevada y sublime, cuando Horacio, introduciendo en la poesía latina el ritmo y las cadencias griegas, las naturalizó en Italia, y creá la oda latina, que no debió llamarse ya poesía lírica, puesto que no se cantaba, ni la acompañaba per consiguiente la lira sino en pocas y determinadas fiestas. El corte mismo de las estrefas de las odas de Horacio, revelaria, á falta de otras pruehas, que el no las componia para que fuesen cantadas, pues mu chas veces, al fin de un quarteto, donde debia necesariamente hacer el canto un reposo, deja el poeta suspensa é pendiente la idea, que continúa en la estrofa siguiente.

Pero si por la diferencia de las costumbres no podía la eda latina obrar en Roma los prodigios que habían obrado en Grecia los cantos líricos, no por eso fue menor la gloria que alcanzó Horacio, por las cualidades de los que él compuso, y de que ya hablé en la noticia de su vida. En mis notas procuraré demostrar que en la idea que alli dí de aquellas composiciones, nada hay de parcial ni de exagerado.

Esto en cuanto á las odas de Horacio en general. En euanto á la primera de este libro, no es á la verdad la mas gallarda de las suyas. Pero si la enumeracion que en ella hace el poeta de las diferentes ocupaciones que fijan y dividea las inclinaciones de los hombres, no brilla por la profusion de los adornos, llama no obstante la atencion por un colorido poético muy agradable, por la gracia de la versificacion, por la propiedad de las voces, y por la sencillez y exactitud de las construcciones. Este último no es por lo comun el mérito de Horacio.

Deseando hacer conocer á mis lectores el modo con que se traducia á este poeta en el aiglo de oro de nuestra literatura, insertaré aqui la traducción que de esta piezahizo el maestro Fr. Luis de Leon, como una de las mejores que de él tenemos. Pareceria mala fé citar etras en que el docto religioso quedó mas inferior aun á suoriginal.

> flustre decendiente De Reyes, ó mi dulce y grande amparo, Mecenas, verás gente A quien el polvoroso Olimpe es caro; Y la señal cercada De la rueda que vuela y no tocada, Y la noble victoria Los pone con los dioses soberanos. Otro tiene por gloria Seguir del vulgo los favores vauos, Y otro si recoge Cuanto en las eras de Africa se coge: Aquel que en la labranza Sosiega de las tierras que ha heredado. Aunque en otra balanza Le pongas del Rey Atalo el estado, Del mar Mirtoo dudoso No será navegante temeroso. El miedo mientras dura Del fiero vendaval al mercadante, Alaba la segura Vivienda del aldes; y al instante, Como no sabe hacerse Al ser pobre, en la mar torna á meterse. Habrá tambien alguno Que ni el banquete pierda ni el buen dia, Que hurta al importuno Negocio el cuerpo, y dáse al alegría, Ya só el árbol floride. Ya junto nace á dó el agua tendido. Los escuadrones ama Y el son del atambor el que es guerrero . Y á la trompa que llama Al fiero acometer, mueve el primero; La batalla le place, Que á las que madres son tanto desplace.

El que la caza sigue Al hielo está de sí mismo olvidado, Si el perro fiel prosigue Tras del medroso ciervo, ó si ha dejado La red despedazada El jabalí cerdoso en la parada. La yedra, premio dino De la cabeza docta, á mí me lleva En pos su bien divino: El bosque fresco, la repuesta cueva, Las Ninfas, sus danzares Me alejan de la gente y sus cantares. Euterpe no me niegue El soplo de su flauta, y Polihimnia La citara me entregue De Lesbo, que si á tu juicio es dina De entrar en este cuento Mi voz, en las estrellas haré asiento.

Poco despues del maestro Leon, hizo otra traduccion, muy inferior á la suya, el licenciado Bartolomé Martinez. Héla aqui.

> Mecenas, descendiente De real tronco, generosa rama, Amparo firme y honra dulce mia; Cual hay que busca y ama En la contienda Olímpica á porfia Correr en carro ardiente, Y juzga por divina y duice gloria Ganar la noble palma de vitoria. El otro que ha alcanzado Del inconstante vulgo los favores, Y los carges sublimes que pretende: El otro, que ha encerrado En sus graneros propios los mejores Frutos, que Libia estiende En su benigno gremio y fértil suelo, Cuando mas colma la cesecha el cielo;

A cada cual, que tanto Se agrada del oficio que escogiera. No apartarás de su aficion un punto, Aunque le ofrezcas cuanto El Rey Atalo tuvo, porque quiera Ser navegante receloso, y junto Sulcar el mar con vaso fuerte, ó nave De Chipre, que es madera menos grave. El mercader temiendo Al áfrico furioso (que luchando Con las Icarias olas mueve guerra) Con ansia está loando El sosegado alvergo de su tierra: Mas torna rehaciendo Los cascados navios, no enseñado A estar en la pobreza sosegado. Hay otro, que tendido Debajo de los árboles amenos, O ya do nace alguna duice fuente, De Másico escogido Se huelga de agotar los vasos llenos, Y con desco ardiente, Del usado egercicio y tiempo justo Hurtar gran parte por seguir su gusto. A muchos les contenta La vida militar, y el fiero estruendo De la trompeta ronca, que mezclado Con el clarin se aumenta. Y el bélico furor, y aquel horrendo Egercicio de Marte ensangrentado, A quien maldicen vírgenes y madres, Donde unas pierden hijos v otras padres. El cazador olvida De la tierna muger el blando lecho, Quedándose la noche al aire frio. O fué la corza olida De los sagaces perros, que en acecho Cercan el valle, el monte, el soto y rio,

O ya de Marsia el jabalí mestizo

Rompió las redes de cordel rollizo. A mi la verde yedra, Gloriosos premios de las doctas frentes, Me dan un ser divino y soberano, Y aquesto mas me arredra, Del confuso bullicio y vulgo vano, El bosque umbroso y plantas diferentes, Y de las Ninfas el liviano coro, Que en belias perlas cierne plata y oro. Y si mi dulce musa, Euterpe sus favores no me niega, Y de templarme el Lesbico instrumento Polymnia no rehusa. Y á mi voz su calor divino llega, Y tu me dieres el glorioso asiento Entre poetas líricos, de un vuelo Llegará mi cabeza hasta el cielo.

Esta algaravia se llamaba en el siglo XVI traduccion, y no traduccion ordinaria ó vulgar, sino tal, que de ella y de otras de su especie, de que iré sucesivamente insertando muestras, decia, al empezar el siglo siguiente, Pedro Espinosa, «son tan felices, que se aventajan à sí mismas en su lengua latina.»

No hubo de creerlo asi el majerano D. Esteban Manuel de Villegas, pues que poco denpues emprendió de nuevo el mismo trabajo. Pongo aqui la primera de las que tradujo, para dar una idea del modo con que aquel poeta tan tierno y tan célebre espresaba los pensamientos de Horacio. Las demas del primer libro, que tambien tradujo, asi como una ú otra de los siguientes, no tienen mas mérito que esta. Algunas tienen muchísimo menos.

Hustre descendiente
De abuelos generosos y reales,
O tú, que fuiste amparo y houra mia;
Cual hallarás que quiera,
Siguiendo sus pasiones naturales,
Coger en carro ardiente

7

El polvo de la Olímpica porfia,
A quien la limitada
Señal de la carrera,
A la rueda vecina y no tocada,
Y la famosa rama
De la palma inmortal, feliz victoria,
Le levanta á los dioses soberanos,
Señores de la tierra.
Otro veras que tiene ya por gloria,
Con que apoya su fama,
Seguir del vulgo los favores vanos,
Y en este sordo empleo
El mismo se hace guerra,
Con cuidado, con ansia y con deseo.
Otro, que ya colmado

Tiene el granero de la mies dorada, Que en sus eras estiende el africano, Gusta notablemente Cavar el campo con robusta azada, De su padre heredado: Y al uno y otro si les das (es llano) Del Rey Atalo el oro, Porque el mar surque herviente, Dejará del Rey Atalo el tesoro.

El mercader medroso,
Viendo luchar el ábrego valiente
Con el cristal azul del mar Icario,
Alaba el patrio techo,
Y el fértil campo; y luego en consiguiente,
Recogido al reposo,
Cansado de tenerle de ordinario,
Los vasos adereza,
Y al mar vuelve derecho,
Que está mal enseñado en la pobreza.

Hay otro que procura Darse al regale con el sacro vino, Que las viñas de Másico producen; Ni desprecia del dia Hurtarle un rato al pleito mas contino, Ya puesto á la frescura De los árboles verdes que le inducen. Ya de la dulce fuente Escucha la armonia, Oue entre las guijas forma su corriente. ¿A cuántos hay que agrada Las tiendas y aparatos de milicia, Y el rumor de la trompa acompañado Con el clarin sonoro? Y juntamente aquel furor envicia De la sangrienta espada, En bullicio feroz y en campo armado, De quien hijas y madres Abominan con lloro, Porque unas pierden hijos y otras padres? El cazador que ha dado Al verde bosque todo su egercicio, De la tierna muger el lecho deja, Y al campo se retira, O va porque del ciervo le da indicio El despierto cuidado De los sagaces perros que le aqueja; O va porque deshizo El jabalí con ira Los fuertes lazos del cordel rollizo. A mi la verde yedra, Premio glorioso de las doctas sienes, Al cielo con los dioses me levanta; Y tambien me retira Del vulgo popular y sus vaivenes, Dó la virtud no medra, El bosque lleno de una y otra planta: Y los coros livianos, Cuando el viento respira, De las ninfas y sátiros silvanos. Pero si no meniega Tocar Euterpe, dulce musa mia, La chirimía que se esparce al viento, Ni Polimpia rehusa

Que me ocupe en la Lesbia poesia, Y tú me ofreces soberano asiento Entre los que han usado A la lírica musa, Me verás en el cielo colocado.

En nuestros dias tradujo tambien esta misma pieza 1). Felipe Sobrado, como sigue:

Mecenas, de altos reves descendiente, Que celebra la historia, Yo debo á vuestra bienhechora mano Toda mi dicha y gloria. Otro, ambicioso del laurel Pisano, El camino rompiendo osadamente Sobre un eje abrasado, Por las ondas del polvo vuele, evite El término acotado, Y al rango de los Dioses se remonte. A aquel á quien escite De los triples honores el deseo, (Honores que dá un pueblo no constante): Al que en quietud y plácido recreo Su heredad cultivando. Su cosecha abundante Con la de la Numidia avaro aumente, No le vereis, ann cuando Se le ofrezoan de Atalo las riquezas. Que impertérrito afronte Sobre una frágil quilla las fierezas Del Aquilon vehemente. Aquese mercader despavorido, Que lucha con el mar Icario, agora Por la borrasca cruel enfurecido, Sus campos, su quietud y su morada Alaba, echa de menos y los llora; Mas bien pronto, impaciente Del yugo abrumador de la indigencia, Su nave reparada

Con toda diligencia, Se ianza al mar, lo surca nuevamente Los unos todo el dia Con el vaso en la mano, rectinados Bajo un dosel de verdes emparrados, Cabe una fuente pura, Se embriagan sin cesar con alegria Con un Másico rancio y oloroso. Otros aman de Marte la bravura, Y el sonido horroreso Del clarin, cuyo eco estrepitoso A la madre sensible Anuncia mil pesares, mil tormentos. El cazador, mirando Con ànimo insensible La furia de los vientos, La rígida estacion, y de la esposa El cariño y amor, va penetrando Por el fragoso monte, persiguiendo A la cierva medrosa, O al jabalí, que, huyendo, Corre de sus valientes perros fieles. Yo amo los bosques bellos, Huyo del vulgo indigno, Y de yedra y laureles (Que son el premio y signo De doctas frentes) amo mis cabellos Y mis sienes ornar. Amo anheloso, De los campos la paz encantadora, Del Satiro las danzas divertidas. Si mi lira sonora Las hermanas de Apolo, decididas En mi favor, templaren; si el precioso, Voto vuestro se digna colocarme Entre los vates líricos, espero Al Olimpo elevarme, Tocando con mi frente coronada La bóveda azulada. Y haciéndome admirar del orbe entero.

Mi sábio amigo D. Juan Gualberto Genzalez, que conocido largos años ha como magistrado íntegro, y como laborioso é inteligente ministro, lo seria igualmente como hábil y profundo literato, ai su escesiva modestia no le hubiese retraido de publicar sus estimables obras, ensayó tambien sus fuerzas en algunas odas de Horacio. Como prueba de que se podian introducir en la poesia castellana varias de las combinaciones métricas de los poetas griegos y latinos, tradujo esta primera oda en asclepiadeos; y no creo que sentirán mis lectores hallarlos insertos á continuacion. Dicen asi:

> Mecenas ínclito, de antiguos reves Clara prosapia, ó mi refugio, Mi dulce gloria, hay quien se agrada Del polvo olímpico; y si evitándola, Cercó la meta su rueda férvida, Hasta los númenes dueños del mundo Ufano elévase con noble palma. Gózase el otro si la voluble Turba de guírites favoreciéndole, Altos honores por ella alcanza. Al que en su propio granero esconde Cuanto producen las eras líbicas, Y con sus bueyes paterno campo Labra contento, no serán parte Cuantas ostenta riquezas Atalo, A bacer que surque, tímido nauta, El mírtoo piélago con nave cípria. El mercadante, cuando del áfrico Ve combatidas las ondas ícaras, La paz entonces, y de su tierra Los prados fértiles temblando alaba; Despues rehace su nave rota. Al pobre estado no conformándose. Quién no se cuida, si el rancio másico Saboreando, las horas útiles A sus negocios en parte roba; Ora tendidos bajo del verde

Nogal sus miembros, ó dó la nura Sagrada fuente bullendo mana. Quién se complace con el estrépito De las batallas, si unida al clásico Ovó la trompa sonaudo guerras. Que de las madres son detestadas. A la inclemencia del cielo frigido Estáse el otro, de la consorte Cara olvidado, si corza vieron Sus perros fieles, ó si las redes Rompió nudosas jabalí mársico. A mi la yedra, que ciñe en premio Las doctas sienes, entre los númenes Concede asiento. A mi del bosque La fresca sombra, donde mezclados En coro alegre, danzan los sátiros Y ninfas bellas, del vulgo estólido Me tiene lejos. Con que ni Euterpe Sonar su flauta, ni Polihimnia Su lesbia citara pulsar me nieguen: Oue si en el número de vates líricos Tú me contares, á las estrellas Verás que toco con frente osada.

V. 1. Mæcenas. Ilustre caballero romano, descendiente de una nobilísima familia de Etruria. Cuando Octavio, ú Octaviano, como le llamaron nuestros autores antiguos, recibió en Apolonia la noticia del asesinato de su tio Julio César, partió al punto à vengarle, y Mecenas que se hallaba allí, le acompañó desde luego, y le síguió despues en todas sus espediciones, desempeñando en ellas importantes cargos, y contribuyendo alguna vez à las victorias con que Octavio se desembarazó sucesivamente de todos sus enemigos. Cuando dueño ya del imperio por la derrota de Antonio en Accio, anunció el jóven sucesor de César la intencion de abdicar la autoridad soberana, Mecenas le retrajo de este propósito, con la perspectiva de la gloria que podia alcanzar, restableciendo el reposo que durante mucho tlempo turbáran las guerras civiles, y asegurando la pros

peridad de la multitud de naciones sujetas al dominio de Roma. Augusto se conformó á este dictamen, y se sometio desde entouces á la direccion del hombre sábio y leal, cuyos consejos debian contribuir, y contribuyeron tanto en efecto, al lustre de su reinado. La reputacion que ganó Me. cenas en las batallas, y que consolidó administrando sábis, vigorosa y desinteresadamente el mas vasto imperio que existió jamás, fue realzada aun por la proteccion señalada que concedió á Virgilio, á Horacio, á Propercio y à otros ilustres literatos, los cuales no le escasearon por su parte los mas insignes testimonios de reconocimiento. Mecenas compuso muchas poesías, de que no nos quedan mas que cortos fragmentos; en ellas notaron algunos sábios que vivieron poco despues de su muerte, la misma afectacion, molicie y desigualdad, que durante su vida habian notado en su porte los contemporáneos. La severidad con que varios de los unos y los otros calificaron su elocuencia, y su manera de vestir y de presentarse en público, no ha impedido sin embargo que el nombre de Mecenas haya llegado hasta nosotros rodeado de un alto prestigio, ni que despues de diez y nueve siglos esté sirviendo todavía para designar por antonomasia á los protectores de las letras.

Atavis edite regibus. No consta que Mecenas descendiese de reyes, ni aparece apoyada en la historia la genealogía que le tejieron algunos de los intérpretes de Horacio. Mas verosimil es que reges signifique aquí, como en muchos pasages de los poetas antiguos, « personas de riqueza é influjo; » y en este sentido he traducido la palabra.

V. 3. Pulverem Olympicum... Los juegos Olímpicos se celebraban de cuatro en cuatro años, en el solsticio de verano, en Olimpia, ciudad de la Elida, en el Peloponeso. De los diferentes ejercicios gimnásticos de que se disputaba allí el premio, los mas célebres eran los del pugilato y la carrera. Durante mucho tiempo fue prohibido á las mugeres, bajo pena de muerte, concurrir al espectáculo, porque en él combatian los hombres desnudos. Se pretende que los juegos Olímpicos fueron instituidos por Júpiter mismo: lo que no tiene duda es que la institucion se

miraba como cosa divina, y que destinada á alardes periódicos de valor, pujanza y destreza, no podia menos de estimular á los griegos todos á adquirir y conservar aquellas prendas, que tan necesarias eran para defender estados pequeños y débilmente constituidos. Los premios de los vencedores eran coronas de acebuche: los que las ganaban eran celebrados en brillantes y populares composiciones poéticas, y mirados como hombres superiores; conducíaseles en triunfo á su patria en suntuosos carros, y gozaban ademas durante su vida asiento preferente en las reuniones públicas. Alguna vez se les erigieron estatuas.

V. 4. Metaque... La meta era una barrera en forme de pirámide, situada en la estremidad del circo. Era de rigor que los contendientes llegasen, con los carros en que corrian, hasta la meta misma, y que allí revolviesen los caballos sin tocarla. Para esto se necesitaba gran destreza v pujanza.

V. 5. Palma nobilis... La gloriosa victoria.

V. 7. Mobilium turba Quirllium... Cuando para poner fin à las disensiones que existian entre romanes y sabines, partió Rómulo el gobierno de Roma con el rey de Sabinia Tacio, conservó la ciudad nueva el nombre que le habia dado su fundador, pero sus habitantes tomaron el de Ouirites, que era el que tenian los habitantes de Cures, capital de les sabinos. Daban estos el nombre de Outris (que significaba pica en la lengua de su pais) à una divinidad representada bajo la figura de esta arma, y de que los romanos adoptaron tambien el culto. Por lo demas, es diffcil calificar con mas verdad, nobleza y laconismo que lo hace aquí Horacio, á un pueblo inquieto y celoso de sus privilegios. La denominacion de mobiles (instables o veleidosos) hace muy buen efecto al lado de turba.

V. 8. Tergeminis honoribus... Minelio, despues de Turnebo, dice sobre este lugar: Honoribus amplissimis et maximis. Sinecdoche finiti numeri pro infinito. Frecuentemente en efecto las calificaciones de geminus, tergeminus y septemgéminus se empleaban entre los antiguos como

sinónimas de grandes.

V. 10. Lybieis. Hubo quien apeyado en la autoridad de d'Anville, pretendió que la Libia abrazaba el Sara, ó desierto de Berberia, y una parte de la Nigricia y de la alta Guinea. Otros creyeron que comprendia particularmente el territorio que media entre Egipto y Trípoli, prolongándose bastante al sur. Este pais era muy fértil en granos, de que alguna vez se abasteció Roma; circunstancia que no era aplicable á la parte mas occidental, cuya ciudad principal era Nigira, que es la Ghana de hoy.

V. 12. Attalicis conditionibus. Fue Atalo un riquisimo rey de Pérgamo. Sus riquezas pasarou en proverbio. Attalica conditio (la condicion de Atalo) quiere decir « su situacion, su estado, su riqueza.» Otros pretenden que la palabra conditio alude aquí á las condiciones ventajosas, que por razon de sus riquezas ponia Atalo en sus contratos, ó al alto precio que pagaba por las cosas que deseaba

adquirir.

V. 13. Trabe Cypria. Por cualquier nave, como despues mare Myrtoum por cualquier mar. Por lo demas Chipre es una isla del archipiélago, y el mar Mírtoo era una parte de este archipiélago mismo, à la cual dió verosimilmente su nombre la pequeña isla de Mirtos; si ya no es que al mar y á la isla les dió el suyo Mirtilo, á quien, segun las tradiciones mitológicas, ahogó Pelope en aquellas aguas.

V. 15. Icariis fluctibus. Parte del mismo archipiélago,

á quien dió su nombre Icaro, hijo de Dédalo.

Africum. Abrego, por cualquier viento, como antes trabe Cypria, mare Myrtoum, Icariis fluctibus, y despues pocula Massici y Marsus aper, por cualquiera nave, mar, vino etc. Horacio gusta de contraer las calificaciones, de acercar los objetos, y si es licito espresarse asi, de hacerlos tangibles.

V. 19. Massici. El monte Másico en Campania producia escelentes vinos.

V. 20. Nec partem etc. El sentido es: «hay quien gusta sobre todo de destinar á los placeres la parte del dia que puede robar á sus ocupaciones.» Véase la nota al V. 7.º de la oda séptima del segundo libro. Solido demere de die, es algo cacofónico.

V. 28. Seu rupit teretes. El jesuita Sanadon hizo sobre este pasage una observacion, que tiene todas las apariencias de justa. «Se empleaban perros, dice, para hacer caer al jabalí en las redes, y Horacio dijo en la oda Beatus ille,

> Aut trudit acres hinc et hinc multa cane Apros in obstantes plagas.

Si el jabalí rompió su red, se acabó la cacería, y al cazador no le quedaba mas que el pesar de que se le escapase el animal; y si habia de perseguirle en el hosque, era inútil tenderie redes. Rupit está aqui pues por irrupit. Cayó en la red, no, se escapó de la red. Yo he creido deber adoptar esta esplicacion.

Marsus aper. Eran los marsos unas tribus del pais que hoy se llama Abruzo, en cuyos bosques frondosos se criaban feroces jabalíes.

V. 29. Te doctarum. Este es uno de los pasages mas dificiles de Horacio; y no obstante, apenas uno ó dos de sus comentadores ó traductores se hicieron cargo de las diferentes dificultades que presenta. Todos, durante siglos, leveron en este verso me, en lugar de te, sin advertir que con esta leccion hacian decir al poeta: « A mi la yedra, premio de doctas frentes, me confunde ó iguala con los dioses soberanos.» Si ningun hombre regular se permitió jamás tan poeril y absurda jactancia, á nadie pudo imputársele con menos apariencia de razon, que á un gran poeta, que dirigiendo una composicion, destinada á encabezar la coleccion de sus obras, á un protector ilustrado y generoso, tenia necesidad de captarse su benevolencia. por la exactitud de las ideas y la conveniencia de la espresion. Usando aqui Horacio de la que sus editores le atribuyen, no solo habria atropellado, como hombre, los miramientos con que el decoro y la urbanidad exigian que tratase á Mecenas, sino que habria incurrido como escritor, en faltas de coherencia y de órden, propias para destruir el prestigio de que pretendia rodearse. En efectoenlazando la idea contenida en el verso sobre que dis

curro, con las espresadas en el pasage entero, el tenor de todo él seria el siguiente: «A mi la yedra me mescla con los dioses soberanos; á mi el hosque umbroso me separa del vulgo. Si tu me cuentas entre los poetas liricos, tocaré con mi frente à las estrellas » Asi, se encontraria repetido tres veces en ocho versos el mismo pensamiento, y contra todas las reglas del gusto, y de la lógica, se repetiria en gradacion descendente, puesto que es mucho menos separarse del vulgo que igualarse á los dioses, y que el que va se confundió con ellos no necesitaba el voto de Mecenas ni el de nadie, para tocar con su frente á las estrellas. Estos cargos, que no tienen medio de desvanecer los que leen me en este pasage, se desvanecen por si mismos, levendo te, con cuya sustitucion las ideas aparecen exactas y oportunas, y ademas conveniente y elegantemente enlazadas. Horacio dijo entonces: « Unos se esfuerzan por ganar el premio de los juegos Olímpicos; otros por obtener el favor popular; estos buscan las riquezas corriendo los marea; aquellos cultivando los campos; unos gustan de combates, otros. de cacerías; á ti la vedra te iguala á los dioses; á mi la flauta de Euterpe y el laud de Polimpia me separan del vulgo, y aun quizá podré seguirte ó igualarte, y tocaré con mi frente à las estrellas, si te dignas darme un lugar entre los poetas líricos. » Movido sin duda por estas. consideraciones, de que hubo de sospechar la importancia, Rutgers leyó aqui te, en lugar de me; y ea asombroso que de todos los editores posteriores, solo hayan adoptado esta variante, que consiste en la sustitucion de una sola letra, Valart, Gargallo, y otros dos ó tres.

La variante que indico no sirve sin embargo mas que para esplicar el verso sobre que discurro, pero quedan amp por resolver otras dificultades que ofrece el conjunto del pasage. «A mí, dice el poeta, el bosque sombrio y los coros de los Sátiros y las Ninfas me separan del vulgo, si no me niegan Euterpe su flauta, y Polimpia la lira de Lesbos.» Pero ¿qué tiene que ver esta Musa con esta lira? No entraba en las atribuciones de Polimpia pulsar el laud lesbio, esto es, el de Safo y Alceo, ni era por otra parte propia

la lira de este vigoroso poeta para acompañar el canto destinado á celebrar objetos tan livianos, como bosques sombrios y bailes de Ninfas y de Sátiros. ¿Qué es pues lo que quiso decir Horacio? Por mí creo que Euterpe y Polimnia significan aqui todas ó cualesquiera Musas, como antes mare Myrtoum y trabe Cypria, significaban todo ó cualquiera mar, toda ó cualquiera nave. Creo igualmente que la frase «el bosque sombrio y las danzas de los Sátiros y Ninfas me separan del vulgo, » equivale á « yo me haré superior al vulgo, celebrando ó cantando estos objetos; y esta interpretacion va parece que la adivinaron los antiguos gramáticos Acron y Porfirio, diciendo el primero, materiam ipsam carminis pro laude posuit, y el segundo, per ea egregiam gloriam dicit consequi, de quibus canit. El sentido será pues, « mientras tú, coronado de vedra te levantas al cielo, yo me distinguiré de los hombres vulgares, cantando con el favor de las Musas, soledades amenas y alegres danzas.» Trabajo cuesta concebir que no se hava aclarado antes este embrollado pasage.

V. 31. Nympharum... La mitologia inventó Ninfas de muchas especies; las habia celestes y terrestres, y estas últimas se dividian en ninfas de bosques, de rios y de mares, y eran respectivamente designadas con los nombres de Driadas, Nayades y Nereidas. Cada una de las divinidades superiores tenia sus Ninfas, que eran como las damas de su corte. Hacíanselas ofrendas, reputadas como un homenage al númen de quien dependian, y consistian estas por lo comun en leche y en miel, emblemas de la dulzura. Sin duda se pretendia mostrar con esto, que debia ser benéfico y suave todo lo que rodease á los dioses.

Satyris... Semi-dioses campestres, que tenian medio cuerpo de hombre y medio de cabra. Quizá fueron en su orígen el símbolo de los hombres bozales de la primera edad
del mundo, de los cuales se podia decir con razon que tenian tanto de bestias como de racionales. La mitología
que divinizó el poder, la sabiduría, la hermosura, el valor,
y en general todas las altas cualidades que pueden distinguir
à los hombres, divinizó tambien la necesidad que los arrastra, el furor que los estravia, el dinero que los des-

lumbra, las pasiones buenas como las malas, y en fin la mayor parte de las influencias á que estan sugetos. Las mas de estas místicas creaciones tenian un sentido oculto, una intencion particular, que perdida la huella de su orígen, no se revela hoy á los que no la escudriñan, como no se comprenden si no por inteligencias superiores, otros hechos y personificaciones de la misma especie, consagrados por las creencias religiosas de todos los pueblos. Verosimilmente la mitología creando los Sátiros, entendió personificar la infaucia grosera de las sociedades, así como señalar los pasos que fue dando lentamente la especie humana en la carrera de la civilizacion, por las cualidades que fué sucesivamente atribuyendo á sus héroes, á sus dioses

v á sus demas creaciones alegóricas.

V. 33. Euterpe... Polyhymnia... Dos de las nueve Musas. Estas divinidades mitológicas no fueron en la antigüedad sino la personificacion de las cualidades del espíritu que mas distinguen á los hombres, ó que los hacen mas capaces de recibir inspiraciones elevadas. La mitología hizo á las Musas hijas de Júpiter, rey de los dioses, y de Mnemosina, diosa de la memoria; con lo cual quiso sin duda significar, que se necesitaba poderosa inteligencia y vasta retentiva para concebir y espresar grandes ideas. Siendo tau varios los modos de ejercer aquellas facultades, co. mo los objetos á que ellas pueden aplicarse, se atribuyó naturalmente à cada una de las divinidades que presidia á su ejercicio, una incumbencia especial y determinada, y se indicó asi la conveniencia de que se limitase á una sola profesion el que aspirase á sobresalir en alguna. A Clio se encomendo particularmente la historia, á Euterpe la música, á Talía la comedia, la tragedia á Melpomene, el baile á Tersicore, la poesia amorosa á Erato, la heróica á Caliope, la retórica á Polimnia, y la astronomía á Urania. Los nombres que se dieron á estas divinidades, y los atributos con que el pincel y el cincel las representaron en lienzos y mármoles, indicaron desde luego los límites de su dominio, ó sea la naturaleza de sus inspiraciones. Asi por ejemplo, Erato tomó su nombre de eros (amor), Urania de ouranos (cielo), y orígen

análogo tienen los nombres de las otras. L'amóselas hermanas para denotar el enlace que tienen todos los conocimientos humanos, ó ya, la fratarnidad que debe reinar entre los hombres que los cultivan. Se las supuso habitantes de un monte retirado y solitario, queriendo significar, que para dedicarse con fruto á la meditacion, convenia retirarse del bullicio de las grandes poblaciones. En fin, se las supuso vírgenes, para recomendar la pureza de costumbres, que tan necesaria es á los que se consagran al estudio de las ciencias y de las letras.

V. 34. Lesboum barbiton. La lira de Alceo y Safo, naturales de Lesbos, una de las islas del mar Egeo, que es hoy la de Mittlene, en el archipiélago.

## ODE II.

## AD AUGUSTUM.

Iam satis terris nivis, atque diræ Grandinis misit Pater, et rubente Dexterà sacras jaculatus arces, Terruit urbem:

Terruit gentes, grave ne rediret
Sœculum Pyrrhæ, nova monstra questæ;
Omne cum Proteus pecus egit altos
Visere montes;

5

Piscium et summå genus hæsit ulmo,

Nota quæ sedes fuerat columbis,

Et superjecto pavidæ natarunt

Æquore damæ.

Vidimus flavum Tiberim, retortis
Litore Etrusco violenter undis,
Ire dejectum monumenta Regis,
Templaque Vestæ;

Iliæ dum se nimiùm querenti Jactat ultorem, vagus et sinistrà Labitur ripà, Jove non probante, uxorius amnis. 20

## ODA II.

#### A AUGUSTO.

Harta nieve lanzó Jeve á la tierra Y vengador granizo; Harto estremecer hizo Su diestra airada á la romana gente, A los templos vibrando el rayo ardiente. La vuelta hizo temer del siglo duro De Pirra, y sus lamentos, Cuando entre mil portentos, Llevó á pacer en las peladas rocas Proteo los delfines y las focas; Y alzáronse los peces á los olmos, Oue fueran nidos antes De tórtolas amantes, Y en mar por la ancha tierra derramado, El gamo montaraz nadó asustado. De la playa toscana repelido Viose al Tibre insolente, Cejar hácia su fuente, Anegar amagando en roja espuma Templos de Vesta, alcázares de Numa; Mientra ostenta vengar de Ilia su esposa El acerbo quejido; E indulgente marido, Su izquierda márgen de agua y luto llena, Aunque venganza tal Jove condena.

Audiet cives acuisse ferrum,
Quo graves Persæ melius perirent,
Audiet pugnas vitio parentum
Rara juventus.

Quem vocet Divûm populus ruentis Imperî rebus? Prece quâ fatigent Virgines sanctæ minùs audientem Carmina Vestam?

Cui dabit partes scelus expiandi Jupiter? Tandem venias precamur, Nube candentes humeros amictus, Augur Apollo.

Sive tu mavis, Erycina ridens,
Quam Jocus circumvolat et Cupido:
Sive neglectum genus et nepotes
Respicis Auctor,

Heu! nimis longo satiate ludo,
Quem juvat clamor, galeæque leves,
Acer et Mauri peditis cruentum
Vultus in hostem.

Sive mutată juvenem figură, Ales in terris imitaris, almæ Filius Maiæ, patiens vocari Cæsaris ultor: 25

30

35

40

Por el furor de sus mayores rara,
La juventud un dia
Oirá, que en lucha impía
Vibró el romano el fratricida acero,
Mejor blandido contra el persa flero.

Y á cual deidad en tan cercana ruina Alzar los corazones? ¿Con cuáles oraciones Vírgenes pías moverán á Vesta, Que no el oido á nuestros hímnos presta?

¿A quién confiará Júpiter sumo
Expiar crímen tanto?
O tú, adivino santo,
Ven, si nuestro clamor hasta tí sube,
Velado, Apolo, en refulgente nube.
O tú, en torno de quien, Ericia diosa,

Las Risas y Cupido
Vuelan, ó tú, movido
En fin á compasion, la vista inclina,
Marte, á tu estirpe mísera y mezquina.

Cánsate; ay! del largo y cruel juego, Tú, á quien el grito agudo Place, y el terso escudo, Y torva faz con que al contrario aterra Fuerte el guerrero de la mora tierra.

O tú, de la alma Maya alado infante, Pues por nuestra ventura La juvenil figura Tomas de un héroe, y quieres ser llamado El vengador de César inmolado; Serus in cœlum redeas, diuque Lætus intersis populo Quirini; Neve te, nostris vitiis iniquum, Ocior aura 45

Tollat. His magnos potius triumphos,

His ames dici Pater atque Princeps: .50

Neu sinas Medos equitare inultos,

Te duce, Cæsar.

## NOTAS.

En las notas à la oda anterior dije que Mecenas habia decidido à Octavio à renunciar al proyecto de abdicar el poder supremo, que ejercia de hecho desde la derrota de su cólega Antonio en Accio. El Senado, á quien Octavio manifestó esta intencion, no se conformó tampoco con ella, y al contrario, confirió à poco tiempo (el 17 de Enero de 727) al vencedor el título de Augusto. En la noche del mismo dia en que se le dispensó este insigne honor, una riada del Tiber inundó los campos vecinos á Roma, en términos de poderse navegar por ellos ; y con este motivo hubieron de recordar los romanos las inundaciones. pedreas y otras calamidades, que años antes habian coincidido con la muerte de Julio César, y aterrado á los pueblos todos de la Ralia. Sin duda el miedo infundido por la calamidad presente, y el requerdo del que inspiráran las anteriores, habia hecho considerar bajo diferentes aspectos el decreto que conferia al afortunado extriunviro un título eminente, y provocado hablillas, que no desarraigado aun el amor à las instituciones antiguas, causaban inquietud al que acababa de elevarse sobre ellas. Disipar esta inquietud, afirmar à Augusto en su propósito de conservar el

Tarde tornes al cielo; de Quirino
En la ciudad contento,
Vive edades sin cuento;
Ni indignado de vicios y locuras,
Te alce aura leve á las regiones puras.
Prefiere aquí los triunfos gloriosos,
Y que padre te llamen,
Y príncipe te aclamen;
Ni dejes, César, que las medas bandas
Talen impunes, pueblos que tú mandas.

poder, lisonjear á Mecenes, que habia sostenido enérgicamente esta opinion, é indicar al pueblo romano la necesidad de conjurar por la unidad del mando, el peligro de la renovacion de las guerras civiles, fue verosimilmente el objeto que Horacio se propuso en esta oda magnífica, de que nosotros no podemos saborear tedos los primores. porque la situacion imponia al poeta miramientos, y le obligaba á reticencias, que quitan en apariencia á las ideas el enlace que en realidad tienen. Horacto empieza recordando los desastres que habian seguido á la muerte del dictador, y que, transigiendo con las creencias supersticiosas de la época, califica de prodigios; finge ver la continuacion de ellos en la asoladora inundacion última. y completa el cuadro de las calamidades físicas que recuerda, con la reprobacion enérgica de los estragos de la guerra civil: haca en seguida como que titubea en la eleccion de la divinidad à que debe dirigir sus plegarias el pueblo affigido, y se fija al fin en Augusto, á quien exhorta á no trasladarse tan temprano al cielo, esto es, á no abandonar el poder que se le conflaba, y á emplearlo en consolidar la gloria y la prosperidad del imperio. Ademas del mérito del plan, que solo en parte, y menos que á medias, sospechó uno û otro intérprete de Horacio, llama esta pieza la atencion por otras especies de mérito. Las ideas son nobles, las figuras están empleadas con oportunidad é inteligencia, los epitetos son pintorescos, y la versificacion es numerosa y briliante.

En el siglo XVI tradujo esta oda el licenciado Juan de

Aguilar del modo siguiente.

Ya el Padre Omnipotente Cubrió de nieve y de granizo el mundo, Y con su mano ardiente Batiendo el sacro alcazar sin segundo, A Roma puso en un temor profundo. En un espanto horrible Y miedo puso á todos los vivientes; Pensaba que el terrible Siglo tornaba, que ahogó á las gentes En agua y copiosísimas corrientes. Pirra se condolia, Viendo mil novedades prodigiosas, Cuando alli conducia Proteo el ganado y focas espantosas A los montes y peñas cavernosas. Y mil varios pescados Se vieron de los olmos en la altura Subidos y pegados, Do fundó la paloma simple y pura Bien conocida casa y mal segura. Los gamos y las fieras, Con un temor cobarde y sobresalto Olvidan sus carreras. Nadando sobre el mar tendido y alto, Dando en el agua un salto y otro salto. Vimos el agua roja Del Tiber, que violento sus corrientes. Del mar toscano arroja, Retorciendo sus ondas v vertientes. Contra los edificios mas potentes. Parece que mostraba Dar gusto el rio al mugeril deseo.

Que mucho se queiaba Ilia, y el Tiber con atroz meneo Le promete vengar el hecho feo. Abre con desatino Por el siniestro lado un ancho seno, Talando va el vecino Campo romano, de braveza Ileno, Lo cual no aprueba Júpiter por bueno. Los mozos descendientes Tendrán memoria del castigo aciago, Y afilarán las gentes El hierro cortador, y un ancho lago Darú de sangre á nuestro vicio el pago. ¡Ayl ; cuánto mejor fuera Volver el duro y riguroso acero, Y ol ódie y rabia fiera Contra el Parto feroz, bravo guerrero, O contra el duro seita y persu fiero! ¿A cuál deidad pues luego El pueblo invocará para el caido Imperio? ¿con que ruego Las vírgenes piadosas, y gemido, Fatigarán de Vesta el sordo oido? Y el padre soberano. ¿A quién dará el divino y santo cargo, Que con remedio sano El daño limpie, y cure mal tan largo, Volviendo en dulce risa el llanto amargo? Ven, pues, o favorable Apolo, anunciador del alegria, Descubre el agradable Rostro hermoso, y un dichoso dia, Vestido de una blanca nube envia. O tú, Venus graciosa, Si te place, demuestra el bello riso, Donde el gozo reposa, Y do el amor alegre nacer quiso, Que vuelve al mundo en dulce paraiso. Y tú, Marte encendido, TOMO I.

Los ojos vuelve al pueblo que enjendraste, Oue despreciado ha sido, En quien tu brava furia apacentaste; Tan largo juego ya de espada baste. A ti los alaridos Y el confuso gritar y las celadas Lucidas, y bramidos. Te agradan, y del moro las espadas, (Que puesto á pié es mas fiero) ensangrentadas. Tú, que de grande altura A la hija de Atlante nombre diste, Mudada to figura. En vuelo venturoso descendiste, Y de este bello jóven te venciste Gustando de llamarte De César vengador, ó jóven claro, Al Cielo que es tu parte, Muy tarde vuelvas; y con gozo raro Des al romano pueblo eterno amparo. Y algun ligero vuelo No te nos quite, aunque los vicios nuestros Te ofenden en el suelo, Primero en el tus grandes triunfos diestros Canten del sacro monte los maestros. Ten por blason honroso Ser dicho padre y príncipe estremado, Y al medo belicoso No consientas correr en campo armado, Sin la pena debida á su pecado.

V. 1. Iam satis... Hubo un antiguo comentador de Horacio, que creyó que la uniformidad de las terminaciones de satis, terris y nivis era imitativa del silho suave que parece despedir la nieve al caer. Bastantes siglos despues, otro comentador se apropió esta idea, que algunos intérpretes modernos aplaudieron y admiraron sin medida. A pesar de ellos, satis, terris y nivis, en un mismo verso, deben considerarse mas bien como un pequeño descuido, que como un gran primor.

- V. 2. Pater... Júpiter, el primero y el mas poderoso de los dioses del paganismo. La mitología le hizo hijo de Saturno y de Rhea, es decir, del Tiempo y de la Tierra. y la no desarrollada inteligencia de las sociedades primitivas, esto es, de las que se fueron formando despues del cataclismo, designado en las tradiciones de todos los pueblos bajo el nombre de diluvio, no podia dar un orígen mas alto al Dios del universo. Hijo del Tiempo, queria decir, en el lenguage habitualmente figurado é hiperbólico de aquellas sociedades, «un ser cuyo origen se pierde en la noche del Tiempo», «un ser coetaneo à la aparicion del Tiempo, o coexistente con esta misma aparicion: lo cual, en cuanto era compatible con los instintos oscuros y los hábitos de materializacion propios de hombres casi salvages, equivalia à eterno ó casi eterno. A este atributo, tal como podian comprenderlo inteligencias no alumbradas por la antorcha de la revelacion, se refiere la superioridad que la mitología reconocia en Júpiter, y esta superioridad es la que se denota con la denominacion antonomástica de pater, que le da aqui Horacio.
- V. 2 y 3. Rubente dexterá... Como si dijese, con una mano hecha ascua, pues tal es aqui la fuerza de la palabra rubente. El rayo era el arma de Júpiter.
- V. 4. Terrutt urbem.... En obsequio del sucesor de Julio César, consideraron los poetas del siglo de Augusto, como efectos de la venganza celestial, los portentos que siguieron al asesinato del dictador, y que en su entusiasmo exagera aqui un poco nuestro lírico.
- V. 6. Saculum Pyrrhæ.... Pirra fue hija de un Epimeteo, y esposa de un Deucalion, que hacen en la mitología un papel importante. En el tiempo que el tal Deucalion reinaba en Tesalia (sobre 1560 años antes de J. C.), sufrió aquel reino un espantoso terremoto, que coincidió con una no menos espantosa riada del Peneo, y con largas y copiosas lluvias. La inundacion fue tal, que perecieron en ella todos los que habian sobrevivido al terremoto, escepto unos pocos que con Deucalion su rey, y Pirra, esposa de éste, habian logrado guarecerse á tiempo en las alturas del monte Parnaso. La mi-

tología, que apoderándose de los hechos históricos, los convertia luego, por el carácter fantástico que les daba, en alegorias, de cuvo origen no dejaba á veces columbrar el rastro, desfiguró en breve aquel suceso, suponiendo que «Júpiter, resuelto á castigar las maldades de los hembres, envió á la tierra un diluvio, que acabó con la especie toda, sin otra escepcion que la de un corto número de individuos que se embarcaron con Deucalion y Pirra en una nave, que dió fondo en la cumbre del Parnaso. » La leyenda mitológica añadió, que retiradas al fin las aguas, fueron el rey y su esposa á consultar al oraculo de Temis sobre el modo de repoblar el vermado suelo. El oráculo les mandó « arrojar hácia atras los huesos de su madre; » y considerando ellos que la madre no podia ser otra que la tierra, ni otra cosa que las piedras los huesos de esta, se pusieron á coger y tirar pledras, y vieron maravillados nacer hombres de las que arrojaba Deucalion, y de las que lanzaba Pirra, mugeres. Salvo lo relativo al sistema de repoblacion, todas las demas circunstancias del suceso convienen perfectamente con lo que sobre el diluvio de Noe nos dejó escrito el inspirado historiador del Génesis. En el capítulo VI de aquel libro leemos en efecto que Dios dijo à Noe, Repleta est terra iniquitate à facie eorum, et ego disperdam eos cum terra. De que modo cumplió el Señor su terrible amenaza, nos lo dice en seguida el mismo historiador por estas palabras, Consumptaque est omnis caro quæ movebatur super terram, volucrum... universi homines. En fin, el arca en que se encerró Noe baró en la cresta de un monte, como en la de otro la barca de Deucalion. Por el cotejo de estas circunstancias se ve que la relacion mitológica no hace mas que repetir lo que sobre las causas y efectos del rompimiento de las cataratas del cielo. reveló al mundo el sublime coronista de la creacion. Si se recuerda que el diluvio de Noe aconteció algunos siglos antes que el de Deucalion, y que el sábio legislador de los judios, que pasa por autor del Génesis, vivió algunos años antes que aquel rey de Tesalia, se podrá inferir sin temeridad, que los griegos tomaron de los israelitas la relacion de aquel acontecimiento, cuya noticia por otra parte se hallaba anterieraiente sancionada por las tradiciones de todos los pueblos. No acabaré esta nota sin añadir, que las piedras tiradas por Deucalion y Pirra, y tranformadas en hombres y mugeres, son verosimilmente la representacion alegórica de los individuos que los acompañaron en su espedicion, y que caminando hácia atrás, es decir, volviéndose á su pais, dieron el ser á nuevos vivientes, que con el tiempo repararon las pérdidas de la especie humana arrebatada por el cataclismo.

Nova monstra questa... Asombrada de los nunca vistos prodigios, es la traducción literal.

V. 7. Cum Proteus... Los portentos de que se maraviliaba Pirra, son los que se enumeran en este verso y los cinco siguientes; esto es, pacer en los montes los rebaños de animales marinos, quedarse como ciavados los peces en la copa de los árboles, y verse nadando los gamos en el mar salido de sus límites, y derramado sobre la tierra. Estas circumstancias, presentadas aqui como portentosas, no le eran sino porque la mitología daba un colorido poético á cada uno de aquellos efectos necesarios del diluvio. durante el cual nada era mas natural, que el que los cuadrúpedos que ocupaban la tierra nadasen sobre las aguas hasta abogarse, y los peces que vivian habitualmente en el mar se elevasen á los cogollos de los olmos. Natural era tambien que cuando la mitología, siguiendo sus hábitos de materializacion, creaba rebaños de animales marinos, de cuva custodia encargaba á un alto personage, supusiese que durante la inundacion los llevaba este á pacer à los montes. Por eso enumera aqui Horacio, entre las maravillas que asombraban á Pirra, la espedicion de Proteo, pastor de la ganaderia de Neptuno. El tal pastor fue, segun la fábula, hijo del Oceano, es decir, del mar mismo personificado como toda clase de seres, y de su esposa Tetis.

V. 14. Litore Etrusco... Se llama todavia hoy mar de Toscana aquel en que desagua el Tiber. Este rio, desprendido del Apenino, se supone aqui rechazado por la playa etrusca, porque cuando el mar está alborotado, parece como que opone resistencia á las aguas que en él desembocan.

V. 15. Monumenta Regis... El palacio en que habia habitado Numa, estabe situado al pie del monte Palatino, á una estremidad del mercado, y por consiguiente á la izquierda del Tiber.

V. 16. Templaque Vesta... Habia un templo de Vesta situado en medio del mercado, y vecino por tante al antiguo palacio de Numa, que se veia á la estremidad de la

misma piaza.

V. 17. Ilia... Ilia fue célebre por haber tenido de Marte dos hijos, Rómulo y Remo, de los cuales el primero fue el fundador de Roma. Horacio, separandose de las tradiciones relativas al orígen de la ciudad, hace aqui á la madre de aquellos famosos gemelos, esposa del Tiber. Con este enlace alegórico, muy conforme á los hábitos de la antigüedad, quiso sin duda denotar el poeta la comunidad de intereses que debia existir entre la madre del fundador de la capital del mundo, y un rio á quien solo habia dado importancia y crédito la circunstancia de haberse levantado aquella capital sobre sus dos orillas. Una vez admitido el sistema de resucitar muertos, y de dar cuerpo y vida á todo ser inanimado, parecia consiguiente y natural que la madre del fundador de Roma se mostrase altamente ofendida del asesinato de César, no solo porque este hombre ilustre podia al fin eimentar el reposo de la patria, turbado constantemente desde las funestas querellas de Sila y Mario. sino porque siendo imposible que faltasen vengadores al dictador asesinado, el pais no podia menos de resentirse por largo tiempo de los furores de la guerra civil.

Nimiúm querenti... Este nimiúm puede aplicarse á querenti, y significar la vehemencia de las quejas de Ilia ofendida, ó á ultorem, y designar el esceso de la venganza, que movido por aquellas quejas tomó el rio, saliendo de madre é inundando la ciudad. Yo prefiero esta última interpretacion, que parece comprobada por la adicion de Jove non probante; pues Júpiter no podia en efecto condenar la venganza del Tiber, sino porque esta era escesiva ó demasiada. Pero «¿ cómo, se dirá, podia reputarse tal, la que tenia por objeto completar el desagravio de la sombra de César, por el cual habia trabajado Augus-

to con tanto ardor?» Yo responderé que Horacio se espresaba asi, porque en su opinion era ya pasado el tiempo de prolongar la venganza, habiendo trascurrido diez y seis años despues del asesinato. Durante ellos lo habian vengado completamente calamidades de todas especies, y el poeta parecia satisfecho de tan larga expiscion, pues que empezaba su oda diciendo, «basta de pedreas, de rayosetc.» Cuando se creian bastantes los estragos anteriores, era menester considerar ya como escesívos los de la inundacion última.

V. 21. Audiet cives... Para esforzar la razon con que Júpiter desaprobaba la reciente venganza del Tiber, el poeta recuerda que no habian sido solo los desastres producidos por los fenómenos fisicos, los que Roma habia tenido que lamentar durante el largo periodo de la expiacion, sino los desastres harto mayores de la guerra civil. Asi prepara hábilmente la transicion para llegar á recaer al objeto que le inspiraba.

V. 22. Quo graves Persæ... En tiempo de Ciro se llamaba Persia la dilatada parte del Asia que se estiende desde las orillas del Indo hasta el Archipiélago. Esta vastísima monarquía se desmembró por resultas de la conquista de Alejandro el Grande, y todavía sus subdivisiones posteriores fueron desmembradas por conquistas nuevas, entre las cuales las de los Partos son las mas memorables. Mas tarde volvió a existir un poderoso reino de Persia, del cual durante mucho tiempo fueron vecinos los romanos, que habian llevado hasta el Eufrates la gloria y el terror de su nombre. En contacto una vez las dos formidables naciones, era natural y necesario el choque, y los hubo violentísimos entre ambes, y los romanos esperimentaron alguna vez reveses de gran trascendencia. Esto hace á Horacio considerarlos como temibles enemigos, que es lo que aqui significa el epiteto graves. Contra ellos quiere que se esgrima el acero que los ciudadanos habían hasta entonces empleado contra sus hermanos. El deseo es tan patriótico, como enérgica la espresion.

V. 24. Rara juventus... Juventus rara villo paren-

tum, «la juventud disminuida por los furores de la generacion anterior, » presenta una idea terrible y magnifica. La concision sublime con que está espresada, le da todavia mayor realce.

V. 25 y 26. Ruentis impert... Habia sido en efecto desquiciado el estado por largas desgracias. Los dioses eran los únicos que podias ponerles término.

V. 29. Virgines sanctw... Las Vestales; sacerdotisas consagradas al culto de Vesta. Los romanos adoraban dos divinidades de este nombre. La de que aquí se trata era hija de Saturno v Cibeles (el Tiempo y la Tierra), v representaba al fuego, de que hasta tal punto era el símbolo ó la personificación, que durante mucho tiempo no tuvo mas imágen o simulacro que el fuego mismo, de cuva conservacion cuidaron durante siglos, sacerdotisas instituidas con este objeto. Dícese que Encas llevo el culto de Vesta á Italia, y que Rómulo lo introdujo en Roma; pero Numa fue el primero que hizo erigir allí un templo, en que se aumentó tanto mas el respeto al fuego sagrado. cuanto que uno de los principales dogmas de la creencia era que á la estincion de aquel fuego debian seguir grandes desastres. Si se considera que Vesta fue una de las mas antiguas divinidades de la tierra, pues apenas hubo pueblo que bajo uno ú otro nombre no la adorase, se podrá referir el origen de su culto al respeto con que los habitantes salvages del mundo primitivo debieron mirar aquel átil v poderoso elemento. De tiempo inmemorial fue el adorade desde el mar Caspio hasta el Pérsico, y desde el rio Indo hasta el Eufrates; y bien que su culto apareciese en aquellos paises enlazado con el sabeismo, todavia los ritos introducidos en la práctica de ambas creencias probaban que el fuego no inspiraha menos veneracion como elemento terrestre, que como causa ú ocasion de las benéficas influencias de los euerpos luminosos que tachonan el firmamento. En Roma, como en la parte de Asia, donde siglo y medio despues de Numa refundió Zoroastro las creencias anaignas, y ordenó sus simbólicas ceremonias, no era permitido, una vez apagado el fuego sacro, volverlo á encender con otro fuego, sino por la frotacion de leños

secos, ó por la refraccion de los rayos del sol, obtenida por medio de espejos; prácticas que parecian recordar el origen del culto del fuego, considerado bajo sus aspectos celeste y terrestre. En Roma ademas, ardia, ya en humildes vasijas de barro, ya en ricos y elegantes pebeteros, segun la mayor ó menor riqueza de los habitantes, un fuego permanente á la entrada de cada casa; lo que hizo dar á aquella parte del edificio el nombre de vestibulo, en honor de la diosa que presidia á la conservacion del fuego.

En cuanto à las Vestales, encargadas de mantenerlo 6 conservario en los templos consagrados á la misma diosa. eran seis vírgenes de familias distinguidas, de perfecta conformacion física, y de costumbres sin mancha. Cuando salian á la calle, llevahan lictores ó alguaciles delante, v à su vista bajaban ó rendian las insignias de su dignidad las autoridades todas, inclusos los cónsules; quedaban indultados los reos de muerte con quienes ellas tropezaban. y recibian en fin otras muestras de consideracion, que rayaban tan alto, como la severidad con que era castigada la violacion de sus votos, por expiacion de la cual se las enterraba vivas. Ademas de la conservacion del fuego simbólico, cuidaban aquellas virgenes de dirigir al cielo plegarias frecuentes por la prosperidad del Estado. Estas plegarias eran los hímnos (carmina), de que habla aquí Horacio.

V. 32. Augur Apollo... Desentrañando las genealogías de los dioses del paganismo, se ve que en muchos de ellos fueron personificados los fenómenos de la naturaleza, ó una ú otra de las circustancias de que estos fenómenos se rodeaban ordinariamente. Apolo fue, segun la fábula, hijo de Júpiser, es decir, del ser á quien el asombro y la admiracion de los primeros hombres hizo salir del seno del Tiempo, y elevó, por la inteligencia que le atribuyó, aobre todos los seres de aparicion coetánea. La madre de Apolo fue Latona, hija tambien de Saturno ó el Tiempo. segun unos mitólogos, y segun otros, de uno de los hijos del Cielo y de la Tierra; es decir, de dos de los seres mas elevados de la creacion, y que por su grandeza misma debian merecer y merecieron los homenages del mundo

primitivo. Como en Saturno el Tiempo, y en Júniter la Inteligencia, se personificó en Apolo al Sol, á cuya luz parece aludir el nombre de sa madre Latona (oculto), va porque el sol, disipando las tinieblas, descubre lo escondido, ya porque antes de la aparicion de aquel astro, todo vacia oculto en el seno del caos. Apolo, emblema del Sol, fue mirado como el dios de la poesía, de la música, de la adivinación y de la medicina; y no sin apariencias de razon, pues que al desarrollo de estas artes contribuyen poderosamente las influencias vivificadoras de un cielo puro y de un sol radiante. Reservando para sus lugares correspondientes la esplicacion de las principales aventuras. que la mitología atribuyó á Apolo, no habiaré aqui de és sino como profeta ó adivino, calificacion equivalente á la de augur, que le da Horacio. Con el don de profecía de que se le dotó, se quiso indicar sin dada que asi como la luz material esclarece el espacio oscuro, asi la antercha de la razon alumbra los abismos del porvenir, y la alta é ilustrada inteligencia presagia, por la marcha cierta de los sucesos presentes, el órden eventual de los futuros. A Apolo, en su cualidad de adivino ó profeta, le erigió la antigüedad muchos templos. El mas célebre fue el de Delfos, de que hablaré en les notas á la oda sétima. Como símbolo del Sol se le representaba coronado de rayos; y con una lira en la mano, cuando se le consideraba como dios de la poesía. No concluiré esta nota sin añadir que en la historia egipcia se hace mencion de un Apolo hijo de Chus, que enseño en su peis las ciencias y las letras.

V. 33. Erycina... Sobrenombre de Venus, tomado del templo que tema en el monte Erix en Sicilia. Horacto no descuida, como se verá muchas veces en adelante, las ecasiones que la naturaleza de los objetos que trata, le ofrece para dar pompa á sus composiciones. En la estrofa anterior nos presenta á Apolo, nube candentes humeros amictus; en esta dice de Venus, Quam Jocus circumvolat et Cupido, y eu la siguiente califica á Marte con la espresion de Quem juvat clamor galezque leves. Este arte, esta atencion del poeta merecen ser observa-

dos. Ya hablaré de Venus en las notas à la oda cuarta.

V. 36... Auctor... Rómulo, fundador de Roma, era hijo de Marte, y este dies era hijo de Júpiter y de Juno. y hermano de Belona, con quien partis los carges ó incumbencias de la guerra. Horacio, invocando las bondades de los dioses en favor de Roma, no podia olvidar al dios de la guerra, que era al mismo tiempo el padre del fundador de aquella ciudad.

V. 39. Maurí... Tannegui le Fevre, á quien siguieron Bentlei y algunos otros editores, propuso leer aqui Marsi, porque los marsos eran conocidos por grandes soldados. Pero los mauros eran tambien corpulentos y valerços, y en muchas ocasiones mostraron en los campos de Africa, el denuedo y la ferocidad, de que en los de Asia hiciaran entes alarde sus ascendientes. Estos salieron de la India, segun Estrabon, y segua Salestio, de Persia, Armenia y Fenicia. No faitó quien observase que la espresion de que usa aqui Horacio, alude al furor de que llenaba à los mauros la necesidad de pelsar á pié, cuando en las batallas perdian el caballo, que era su mas poderoso madio de triunto.

V. 41. Sive mutata... De tedas las inspiraciones delicadas de que abunda esta oda, ninguna lo es mas, que la de suponer que Mercurio ha tomado la figura de César, y que se ha hecho asi el solvador de Roma. Entre las facultades que la mitología atribuia à Mercurio, hijo de Júpiter y de Maya, era una la de trasformarse á su arbitrio, y de tomar la figura que convenia al propósito que estaba encargado de ejecutar. Sin esta facultad no habria él podido desempeñar las comisiones de los dioses, de quienes era el intérprete y el mensagero. Se le representaba con alas, porque asi había representado Homero à la palabra, de que Mercurio era la personificacion.

V. 43. Filius Maiss... Vésuse las notas á la oda décima.
V. 44. Cæsaris ultor... Cayo Julio César nació en el año de 654 de Roma, de una ilustre familia, y muy jóven aun, fue en su calidad de sobrino de Mario, proscripto por Sila. Sorteado este peligro, viajó, estudió, hizo proezas en

jas aguas del Egeo y en el vecino continente del Asía menor, y regresado á Roma, fue sucesivamente tribuno militar, cuestor, edil, pontífice y pretor, adquiriendo en el desempeño de estos encargos una alta reputacion de inteligencia y una inmensa popularidad. Esta le valió al fin el importante gobierno de España, pero no impidió que sus acreedores se opusiesen á su salida, que no se habria verificado en efecto, sino hubiese encontrado un flador. En breve su mando en la península le proporcionó medios de pagar sus cuantiosas deudas, y de comprar à su regreso votos para elevarse al consulado, en cuyo ejercicio adquirió nuevos títulos al favor popular. Diósele á poco el mando de las Galias, donde hoy apenas hay provincia que no conserve vestigios de sus hazañas ó tradiciones de su poder. Domado el pais, atravesó César el Rhin, é impuso respeto à los habitantes de su margen derecha; y revolviendo sobre las costas del Oceano, pasó á la Gran Bretaña, y plantó alli los pendones de su patria. En diez años de guerra habia César subyugado mas de doscientas tribus independientes, que tomaban el nombre de naciones, y deshecho en batallas mas ó menos importantes, sobre tres millones de combatientes, de los cuales la tercera parte pereció en los campos, y otra parte igual arrastró las cadenas de la esclavitud. El valor del guerrero, la sagacidad del político y la babilidad del administrador le merecieron por donde quiera, muestras de respeto y testimonios de entusiasmo; pero las exacciones á que frecuentemente condenó á los pueblos, y los impuros manejos a que debió la acumulacion de enormes riquezas, le malquistaron en el Senado, donde se trató de despachar comisionados á residenciarle. El brillo de sus victorias y el amor del pueblo sofocaron las acusaciones y las quejas, y aun obligaron à celebrar sus triunfos con rogativas solemnes y suntuosas acciones de gracias. Notando al fin Pompeyo que con los tesoros que arrebataba César á los galos, no solo corrompia á los soldados de su ejército sino á muchos personages importantes de Roma, donde desde las turbulencias anteriores, iban desapareciendo los hábitos antiguos de probidad, trató de difundir recelos so-

bre los designios ulteriores del poderoso gobernador de las Galias, y desposeerle del mando. Dócil el Senado á las sugestiones del mas influyente de sus individuos, y aprovechando la circunstancia de haberse bajado César con dos legiones á la Gália Cisalpina, de donde en horas podia penetrar en la Italia e solo separada de aquel pais por el pequeño rio Rubicon (hoy Luso), le ordenó dejar el mando, so pena de ser considerado como enemigo de la república; encargó á los cónsules que tomasen las medidas convenientes para la egecucion del decreto, y acabó por declarar sacrilego y parricida al que con ejército, legion ó cohorte pasase el Rubicon: César, adelantado á sus orillas, é informado alli de las disposiciones del Senado, reflexionó sobre los peligros á que se esponia infringiéndolas, hizo alto en la frontera, y mostró titubear; pero se decidió al fin, y saltando el vedado límite, se adelantó á Ariminum (hov Rimini), que le abrió sus puertas. A la poticia de este suceso se reunió el Senado, v trató de tomar las resoluciones vigorosas que exigian el desacato del poderoso caudillo y la consternacion de la ciudad; pero dividiéndose los pareceres, se acabó, como sucede frecuentemente en semejantes circunstancias, por adoptar el peor partido. Pompevo, seguido de los cónsules y de los principales senadores, se retiró primero á Cápua, y despues á Brindis; y no crevendose allí seguro, pues César le habia seguido, v puesto sitio á la ciudad, se embarcó para Dirrachio en Epiro (hoy Durazzo en la Albania), á donde ya le habian precedido los cónsules. Dueño asi César de la Italia toda, se presentó solo v sin tropas en Roma, donde el pueblo le recibió con grandes demostraciones de júbilo; y en tanto que sus tenientes ocupaban la Cerdeña y la Sicilia, él, á pesar de las protestas del tribuno Metelo. se apoderó de la tesorería en la capital, y con los grandes caudales que allí encontró, se puso en disposicion de vencer las resistencias, que no tardaron en aparecer en muchos puntos de la república. César, dejando á Marco Antonio el mando de la Italia, partió para la España, que subyugó, despues de derrotar à los partidarios de Pompeyo, capitaneados por sus tenientes Petreyo y Afranio.

Vuelto à Roma, fus nombrado dictador por el pretor Lépido, y revestido de aquel carácter, marchó contra Pompeyo, que habia reunido poderosas huestes en Grecia, y con el cual, despues de muchas marchas, maniobras y escaramuzas, se avistó en fin en los llanos de Farsalia. Allí quedó, con la derrota completa de Pompeyo, afianzada la dominacion de César, que deshecho luego de su temible rival por una traicion, reprobada y llorada por el vencedor mismo, pudo marchar del Egioto al Pontoy sofocar con la derrota de su rey Farnaces, las resistencias que por aquella parte asomaban. De allí, con la celeridad espresada en su célebre divisa de Vine, vi y venci, pasó al Africa, destruyó en una memorable campaña á Escipion y Labieno, hizo á Caton encerrarse en Utica, y derramó por su muerte gloriosa, lágrimas tan sinceras, como las que poco antes le habia arrançado el desastrado fin de Pompeyo. De regreso á Italia, obtuvo los honores del triunfo bajo los diferentes conceptos de vencedor de las Galias, del Ponto y de la Mauritania; y como los hijos de Pompeyo se revolviesen todavía en España, pasó allá de nuevo, los deshizo en la célebre batalla de Munda, y dejó asi pacifi cada definitivamente la península. Restituido de nuevo á la capital, se le nombró cónsul por diez años, y dictador perpétuo; se le dieron los títulos de emperador y padre de la patria; se declaró sagrada é inviolable su persona; se le concedió la prerogativa de asistir á los espectáculos en un alto sillon dorado, y con cerona de oro sobre la cabeza, y se mandó que aun despues de su muerte ocupasen la corona y el sillon un lugar preeminente en las reuniones públicas. Aunque ejerciendo de hecho las atribuciones de rey, César afectaba conservar las instituciones republicanas, asistia al Senado como un simple senador, y se presentaba en público como un ciudadano particular; y para mostrar que no temia las asechanzas de que sus amigos le avisaban diariamente que estaba rodeado, despidió su guardia de españoles, en que tenia una ilimitada confianza. Sus enemigos se aprovecharon de la que él ostentaba. y à pretesto de que disponiéndose César à salir à campaña contra los Partos, habia circulado el rumor de que

segun las tradiciones Sibilinas, no podian vencer los romanos á aquelles formidables enemigos, sino lievando a un rev por general, se condió la voz de que el dictador aspiraba à aquella dignidad. Tramose, pues, una conjura, de que se hicieron gefes les famosos Bruto y Casio, honrados ambée con el favor de Césor, é hijo el primero de Servilla, hermana de Caton, con la cual habia tenido el héroe en su juventad relaciones amorosas, de que se decia ser fruto aquel gefe de la conspiracion. Dispúsose para el 15 de marzo acabar, en el Senado mismo, con el dictador, al cual en vano se dirigieron de todas partes avisos y exhortaciones pera retracrie de asistir à la sesion. Despreciólas todas, igualmente que los ruegos de su muger Calpurnia, y presentándose en el Senado, le rodearen. como pera saludarle, los senadores alistados en la conjura. Atllio Cimbrio, uno de ellos, le tiré de la toga con fuerza, v Casea en seguida descargo sobre él su espada. Arrehatosela César, y habris al panto dado fin de él, si los confurados, desenvainando luego las suyas, no le acosasen á la vez. v si embargando el asombro á los senadores que no tenian noticia anterior de la trama, no luhiese su impasibilidad facilitado el logro del indigno pronósito. César selo resistió á todos; pero vió levantada sobresu cabeza la espada de Bruto, y despues de dirigirle las palabras, tan célebres por su énfasis terrible: ¿Til tambien. Atio mio? se cubrió la cara coa su toga, y cayó atravesado de treinta y tres heridas, á la edad de 66 eños, en el de 711 de Roma, y de 48 antes de J. C. Por de pronto huveron los senadores no iniciados en la trama. y el pueblo cayó en la especie de estupor que producen por lo comun semejantes acontecimientos; pero en breve sucedió al pasmo la indignacion : se celebraron sus funerales con gran pompa; y el Senado, que ne se habia atrevido à defenderle, le inscribió en el catálogo de los dieses. Los que desconociendo que en el estado á que llegara la república, nada podia ser mas feliz para ella que tener por gele al ciudadano dotado de las mas altas cualidades, mancharon sus manos con la sangre de César, explaron en breve su crimen. César no fue solo el general mas habil que figura-

en los fastos de Roma; fue ademas un orador, que habria competido con Ciceron, si sus ocupaciones militares le hubieran dejado tiempo para consagrarse al foro; fue un historiador, á quien ninguno de los de su patria aventajó ni en la exactitud de los hechos ni en la pureza del estilo; fue el reformador del antiguo celendario, que algunos siglos despues debia reformar de nuevo en la misma ciudad un pontífice de otra creencia; fue autor de multitud de leyes, que Roma recibió con acatamiento tal vez, y tal vez con entusiasmo; fue en fin generoso en la guerra, moderado en la paz, usó con insigne templanza del inmenso poder que se le habia conferido, y debió por lo tanto ser llorado, como lo fué, de la populosa ciudad, que despues de tan largos disturbios le habia debido un reposo sólido y una gloria inmortal. Horacio, suponiendo que tal hombre debia tener por vengador á un Dios, no le tributó, pues, un homenage exagerado, ni hizo mas que revestir de la pompa de la poesía el elogio que andaba en las bocas de todos los romanos de su tiempo.

V. 45. Serus in cœlum... Este ruego a Mercurio que habia tomado la figura de Augusto, es al mismo tiempo una plegaria á este. Decir á Mercurio, « no te vuelvas pronto al cielo de donde bajaste,» equivale á decir á Augusto, « no te deshagas tan pronto del poder que se te confirió.» Este poder se le habia conferido por diez años al dársele el título de príncipe, diez dias antes de habérsele dado et de Augusto, y mucho despues de habérsele dado con repeticion el de padre de la pátria.

V. 46. Populo Quirini... En la nota al verso sétimo de la oda primera he señalado el orígen de la denominación de Quirites que se dió á los romanos, y orígen igual ó semejante tuvo la calificación de Quirinus que se dió á Rómulo despues de su elevación al cielo. Alterada de una ú otra manera la palabra sabina Quiris, derivada del nombre de su ciudad capital Cures, fue la raiz de las denominaciones dadas á los romanos, á su fundador, y aun á Marte, padre de este.

V. 50. Pater atque princeps... Estos dictados, que al principio se dieron con mucha razon á Augusto, los pro-

digó despues la lisonja á príncipes indignos de mandar, y aun de existir. Augusto mostró un gran júbilo el dia en que el Senado le confirió el título de padre de la patria.

V. 51. Neu sinas Medos... Los antiguos medos ocuparon algun tiempo un territorio entre la Armenia, el mar
Caspio y la Persia. Mas tarde estendieron su poder, y llegaron á formar un reino considerable, que bajo la direccion
de Ciro, se reunió con el de Persia, y formó un solo imperio. Los medos, confundidos en varias épocas con los persas y con los Partos, no fueron considerados por los romanos, sino como formando entre todos una sola nacion.
Véase la nota al verso 22 de esta oda, y al 53 de la oda 12.

V. 52. Cæsar... El César, à quien Horacio exhortaha à castigar à los medos ó persas, ó lo que es lo mismo, á llevar a cabo el propósito que poco antes de morir tenia formado Julio César, fue hijo de Atia, sobrina de éste, y de un Octavio, que de la clase de caballero, se habia elevado á la de senador. Este hijo, que nuestros autores han llamado casi constantemente Octaviano, nació en 691, recibio una educacion brillante, y se ballaba completándola en Apolonia, ciudad del Epiro (hov Polina ó Pollina en la Albania), cuando recibió la noticia de la muerte trágica de su tio, y la de que este, que le amaba tiernamente, le habia adoptado é instituido su heredero. Embarcose al punto para Italia, desembarcó cerca de Brindis, y recibido y vitoreado por unos pocos soldados que alli se encontraban, se puso á su cabeza, y marchó en derechura á Roma, de donde salieron à recibirle con interes gentes de todas clases. A la cabeza del partido que anunciaba querer vengar la muerte del dictador, se hallaban Lépido y Marco Antonio; y este último, revestido à la sazon del poder consular, ejercia una autoridad, que al presenciar las demostraciones benévolas que se hacian en favor del heredero de César, receló ver disputada. Tratóse de avenirlos, y se les avino en apariencia; pero Antonio, que aspiraba sin rebozo al poder, reunió tropas, y tomó una actitud tan sospechosa, que obligó al Senado á declararle enemigo de la patria, y á enviar contra él un ejército. Sirvió en él Octavio, y contribuyó á la derrota que sufrieron en los campos de Módena

las tropas de su rival. Rehízose este en breve, v Octavio recibió órden de oponerse á su marcha, en union con Décimo Bruto, uno de los asesinos de César. Conoció su jóven heredero les peligros de esta asociacion, y reconciliándose en secreto con Antonio, marchó sobre Roma, en vez demarchar contra él, y á la cabeza de sus tropas, exigió alli que se le nombrase consul, y fue nombrado en efecto á unanimidad, eusado aun no había cumplido veinte años. Dueño del poder, hizo condenar á los matadores de su tio, y revocar los decretes expedidos contra Antonio y Lépido, y por resultas de las pláticas que entabló en seguida con estos dos gefes, se formó la famosa coalicion, conocida con el nombre de triunvirato. La base de este arreglo fue la distribucion del mando entre los tres asociados, pero la docilidad con que ellos consintieran en la proscripcion de sus amigos, que recíprocamente entregó cada uno á la venganza de sus cólegas, difundió el espanto en Roma. regade luego con la sangre de sus mas ilustres ciudadanos. A favor de la constarnacion producida por estas atroces venganzas, Bruto v Casio, sustraidos antes con la fuga à la expiscion que debian al asesinato del dictador, habian reunido en Oriente un ejército, y desaffaban con él al nuevo poder, erigido en la capital de la república bajo tan funestos auspicios. Octavio y Antonio salieron al punto á campaña contra aquellos gefes, que alcanzados y deshechos en Filipos, se dieron la muerte por no sobrevivir á su derrota. Octavio gravemente enfermo, regresó á Roma, donde por una parte le dieron mucho en que entender, sediciones graves, provocadas por la distribucion de las tierras de los que siguieron el partido vencido, y por otra revueltas mas sérias aun, suscitadas en la Galia Cisalpina por algunos de aquellos ambiciosos, que por mucho..que medren, nunca creen haber medrado bastante. Severidad y justicia habian sofocado las disensiones, y contenido las resistencias, cuando. Antonio, aniquilados los restes del ejército de Bruto, volvió a Roma, y platicas nuevas entre los triunviros produjeron una division de mando, de que por de pronto resultó una desmembracion del estado, y de que mas tarde podian resultar colisiones violentas, y sin la

estrella feliz de Octavio y de Roma, la prelongacion indefinida de la guerra civil. En la distribucion del territorio se adjudicó a Lépido el Africa, el Oriente a Antonio, y Roma v.el Oceidente á Octavio. Este, mostrando lo que debia esperarse de su dominacion, desde el dia en que lograse con solidarla, levantó las proscripciones antiguas, mandó quemar los papeles que podian suministrar motivos ó pretestos para proscripciones nuevas, hizo reconocer los derechos atropeliados por tan largo tiempo, y estableció ar fin una paz, que apenas turbaron algunos conatos de rebelion, en las Galias, reprimidos luego por el nuevo gefe en persona, y los esfuerzos de Sexto Pompeyo, que aun mandaba una escuadra, compuesta de gente valiente v aguerrida. Para poner á cubierto la Sicilia, amenazada por aquel audaz caudillo, pasó allá Lépido con trepas de Africa; pero por resultas de un altercado con Octavio. fue luego despojado aquel de la parte que le correspondia en el poder, de la cual tomó posesion en seguida su afortunado cólega. A medida que este estendia el suyo, le iban consolidando la equidad de sus procederes, su munificencia con el pueblo, y el respeto que mostraba á las formas del gobierno republicano, respeto que por algon tiempo le hizo no acepter el cargo que se le confizió de tribuno perpétuo. Seguro ya del favor popular, se aplicó à deshacerse de su cólega de Oriente, que entregado al amor de la famosa Cleopatra, olvidaba los miramientos que debia á la república, hasta el punto de otorgar un testamento, por el qual nombraba herederes de su poder á los hijos que habia tenido en aquella reina de Egipto. Para vengar este desacato, hizo Octavio que se le declarase la guerra, y salió sin detencion en busca de su rival. Encontrárense sus escuadras en las aguas de Accio (hoy Azio), y alli, no lejos del lugar donde diez y seis siglos despues hundió un bastardo ilustre el estandarte hasta entonces victorioso de la media luna, se empeñó el 2 de setiembre del año de 723 de Roma la famosa batalla que debia dar un dueño al mundo. Ganóla Octavio, que persiguiendo los restos de la escuadra fugitiva, desembarcó en Siria, y penetró luego en Egipto,

donde Antonio con hierro, y Cleopatra con áspides que aplicó á su brazo, se dieron la muerte. Arreglados los negocios de Oriente, volvió el vencedor à Roma, donde abolió las leyes del triunvirato, y se ocupó sin descanso en borrar las huellas de las disensiones civiles, que afligieran al pais desde los funestos tiempos de Sila. Para que pudiese llevar á cabo tan aitos designios, se habia considerado necesario reunir en su persona las mas eminentes dignidades; y en efecto, à la de emperador, ó general en gefe de todas las tropas de mar y tierra. y de tribuno perpétuo, ó fiscal nato de todos los actos de la autoridad, se añadieron luego las de censor y sumo pontífice. ó encargado de mantener la pureza de las costumbres y de la religion; se le proclamó príncipe del Senado, y hasta padre de la patria, título que le daba el derecho y le imponia la obligacion de considerar como hijos á los habitantes todos del imperio, que abrazaba la casi totalidad del mundo entonces conocido. Restablecido completamente el órden y la paz, creyó Octavio deber abdicar el poder que tan gloriosamente ejercia, y en consecuencia formalizó y motivó su renuncia, en un noble discurso que pronunció en el Senado. Este cuerpo no solo no la admitió, sino que confirió al generoso ciudadano el título de Augusto, con el cual habria él entrado desde luego en el ejercicio del poder soberano, sino circunscribiese los límites de este poder el agraciado mismo, y abandonase espontáneamente al Senado gran parte de los derechos que este cuerpo le atribuyera. Jamás hombre revestido de tan altos poderes dió al mundo ejemplos tan magníficos de abnegacion y desinteres; jamás se hicieron leyes mas equitativas, se cuidó mas del restablecimiento de las antiguas costumbres. se trabajó mas en hermosear la opulenta capital del orbeque dijo con razon Augusto haber dejado de mármol, habiéndola encontrado de ladrillo. Sus beneficios se estendieron á casi todas las provincias del imperio, de las cuales visitó muchas, y sugetó en breve las pocas que se rebelaron. hasta lograr cerrar el templo de Jano, que desde la fundacion de Roma no se habia cerrado mas que dos veces. El Senado le decretó en vida honores divinos, los pueblos

le erigieron altares, y al mes llamado Sextilis, porque antes de la reforma del calendario hecha por Julio César. era el sesto del año, se le dió el nombre de Augusto (agosto), como el de Julio al mes anterior, en honor de su célebre tio. Augusto no fué tan feliz dentro de su casa como en el gobierno del mundo, pues sin hablar de las liviandades de su hija Julia, tuvo el dolor de perder á su entenado Druso, y à su sobrino é hijo adoptivo Marcelo, esperanzas sucesivas del imperio; y al morir, hubo de entregarlo á otro de sus entenados, de quien conocia las malas cualidades. El insigne príncipe murió en Nola el 19 de agosto del año 14 de nuestra era, de edad de 76 años, v al punto fueron convertidas en santuarios las casas en que nació y murió; se le erigieron por todas partes nuevos templos, que fueron servidos por sacerdotes, especialmente instituidos para ello, y se le prorogaron en fin los honores, de que va disfrutára en vida por espacio de cerca de cuarenta años que mediaron entre la batalla de Accio, y la muerte del personage à quien ella entregó el cetro del universo. A pesar de la espontaneidad de los sentimientos que aquellos testimonios unánimes de gratitud revelaban. no faltaron escritores que pretendieron invalidarlos. Porque en un periodo de trastorno y desmoralizacion, el jóven heredero de un dictador grande y feliz aspiró al mando, de que una vez disueltos los elementos todos del antiguo régimen, era preciso que se apoderase el que tuviese mas audacia y fortuna, se le tachó de ambicioso y mal ciudadano. Porque ligado con cólegas corrompidos, consintió en satisfacer sus sanguinarias exigencias, y se hizo cómplice de crímenes, de que solo los que no tomaron parte en los negocios públicos se preservaron en aquella época, se le calificó de bárbaro y feroz. Pero si estas calificaciones, de que ni aun la influencia irresistible de circunstancias calamitosas debia atenuar la severidad, eran justas con re. ferencia al período en que se cometieron aquellos escesos, no era justo envolver al principe en la animadversion que mereció el triunviro, ni dejar de reconocer, por ódio á Octavio, los grandes beneficios que derramó Augusto sobre el mundo entero sometido á su dominacion. La paz de

que le hizo disfrutar durante su largo reinado, se designa aun hoy con el nombre de Octaviana, y el período de su ilustrada administracion con el nombre de siglo de Augusto; y estas denominaciones son un homenage que vienen tributando diez y nueve siglos á la memoria de aquel grande hombre. Como á él tributó frecuentemente Horacio elogios, que escritores apasionados tacharon tal vez de ser-

#### ODE III.

### AD NAVEM QUA VIRGILIUS ATHENAS VEHEBATUR.

Sic te diva potens Cypri, Sic fratres Helenæ, lucida sidera,

Ventorumque regat pater , Obstrictis aliis præter Iapyga ;

Navis, quæ tibi creditum Debes Virgilium, finibus Atticis

Reddas incolumem, precor, Et serves animæ dimidium meæ.

Illi robur et æs triplex Circa pectus erat, qui fragilem truci

5

Commisit pelago ratem
Primus, nec timuit præcipitem Africum

Decertantem Aquilonibus, Nec tristes Hyadas, nec rabiem Noti,

Quo non arbiter Adriæ 15 Major, tollere seu ponere vult freta. viles y abyectos, he debido justificarlos en esta noticia de la vida del personage á quian fueron dirigidos, y á quien no los prodigaron menores todos los historiadores contemporáneos. Concluiré diciendo que Augusto no solo fué un guerrero distinguido y un político profundo, sino un orador elegante y un estimable poeta.

### ODA III.

# A LA NAVE EN QUE IBA VIRGILIO A ATENAS.

Nave, que de Virgilio El precioso depósito nos debes, Que á tu fé se confla, Salvo á las playas áticas le lleves, Y guardes la mitad del alma mia.

Asi la cipria diosa Y los gemelos fúlgidos de Helena Te dirijan, ó nave, Y Eolo, que los vientos encadena, Y sople solo el cédro suave.

Rodeaba sin duda
Triple armadura de templado acero,
El corazon de robre
Del que á flar se aventuró el primero
Frágil esquife á piélago salobre;

Ni 4 las Hiadas tristes, Ni del bóreas temió y ábrego insano La continua refriega, Ni al noto, que señor del golfo adriano, Tal vez sus olas alza, y tal sosiega.

| LIDER I.                                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Quem mortis timuit gradum, Qui siccis oculis monstra natantia,    |    |
| Qui vidit mare turgidum, et<br>Infames scopulos Acroceraunia?     | 20 |
| Nequicquam Deus abscidit<br>Prudens Oceano dissociabili           |    |
| Terras, si tamen impiæ<br>Non tangenda rates transiliunt vada.    |    |
| Audax omnia perpeti<br>Gens humana ruit per vetitum nefas.        | 25 |
| Audax Iapeti genus Ignem fraude malâ gentibus intulit.            |    |
| Post ignem ætheriå domo<br>Subductum, Macies, et nova Febrium     | 30 |
| Terris incubuit cohors;<br>Semotique priùs tarda necessitas       |    |
| Lethi corripuit gradum.<br>Expertus vacuum Dædalus aëra           |    |
| Pennis non homini datis: Perrupit Acheronta Herculeus labor.      | 35 |
| Nil mortalibus arduum est:<br>Cœlum ipsum petimus stultità; neque |    |

Per nostrum patimur scelus,

40

Iracunda Jovem ponere fulmina.

¿Qué riesgo asombraria Al que con ojo enjuto mirar pudo Nadando en vasto giro Mónstruos al rededor, y el mar sañudo, Y los tristes escollos del Epiro?

La tierra en vano Jove Por hondos mares separó prudente; Pues la sirte vadosa, Donde tocar el cielo no consiente, Sacrílega barquilla saltar osa.

Audaz por lo vedado Desbócase el mortal; al mundo bajo Con fraudes Prometeo Y osadía sin par, el fuego trajo, Que del alcázar arrancó Febeo.

La Amarillez, la Fiebre Y de ignorados males hueste impía Ocuparon el suelo Entonces, y la muerte antes tardía De entonces ¡ay! aceleró su vuelo.

Dédalo las regiones
Osó con álas al mortal negadas
Surcar del aura leve;
Forzó Alcídes del Orco las moradas;
¿ A qué del hombre el ansia no se atreve?

A veces desafia
Al cielo mismo nuestro orgullo vano,
Y por la culpa nuestra
No dejamos que Jove soberano
Desarme en fin la fulminante diestra.

# NOTAS.

En la oda anterior trató Horacio un objeto político, y la cabeza del peeta es la que forma y ejecuta esta especie de planes. En la oda presente es otro el sentimiento que domina; no es la ambicion ni el patriotismo, que se interesan por la consolidacion de un poder de que se espera algun bien privado ó público; es la amistad, que se inquieta por la muerte de un emigo á quien amenaza algun mal; no es la cabeza la que concibe, es el corazon el que concibe y ejecuta. Y no se crea que la espresion deba ser por eso menos elevada y enérgica, pues el corazon tiene tambien registros, que dan sones tan vigorosos como la cabeza. El vate de Venusia empieza por desear que guien á su cólega de Mantua, en la navegacion que va á emprender á Atenas, las constelaciones que se creian favorables á los navegantes; pero este deseo no apareceria á la altura de la amistad que unia á los dos mas illustres poetas del siglo de los poetas, si no lanzase à Horacio en seguida à meditar sobre los peligros del mar, y no le hiciese descubrir en el arte de la navegacion, uno de los mayores esfuerzos de la audacia de los hombres. Desde este terreno, era fácil pasar á otro mas ancho, y el poeta pasa en efecto, cuando generalizando las declamaciones contra todas las especies de temeridad, recuerda con rapidez y maestría tes memorables ejemplos de ella que dieron al mundo Prometeo, Dédalo y Hércules. Este plan, leios de ser desordenado, como creyeron algunos, se distingue al contrario por su admirable y magnífica unidad. Los sentimientos que al poeta arrancan las locuras ó estravagancias que de los hombres enumera, brotan naturalmente del objeto principal, como que solo los inspira el peligro que amenaza á los dias de uno de sus amigos mas queridos. Este miedo, este interés, es el tema fundamental de todas las modulaciones de esta oda, que con razon creia Marmontel la primera de las de Horacio en el género apasionado, que es el primero de todos los géneros.

En las poesías de D. Alberto Lista, publicadas en 1837, se ve una nueva traduccion de esta pieza. Héla aqui.

> Ani la amable diosa Que reina en Chipre: asi su luz serena Te den, nave preciosa, Los dos hermanos de la bella Helena; Y desatando el aura deliciosa. El padre de los vientos soberano Enfrene à los demas el vuelo inseno: Ay! mi Virgilio, prenda á ti cedida, Y que dehes volver, entrega sano A la cecropia arena, Y en él la mitad guarda de mi vida. De diamante fermado El pecho tavo y de robusto acero, Ouien al piélago airado Un leño frágil entregó primero : Ni temió al Austro altivo, desatado Contra el fiero Aquilon, ni las lluviosas Hindas, ni las furias procelosas Del Noto que en el Adria siempre manda; Bien encrespe sus olas espumosas, O bien manso y ligero, Restituya á la mar su quietnd blanda. Al mortal atrevido ¿Qué riesgo espantará, cuando sereno Vió el golfo embravecido, De escollos y nadantes fieras lleno? En vano Jove el mundo dividido Ciné con Oceano dilatado, Que apartase los hombres, y alterado Enfrenase su intrépida osadía, Si á su pesar del piélago negado El mas remote seno Atraviesa velor la nave impía.

De sosiego impaciente Y ansiosa de su mai, feroz y osada La sacrílega gente Se precipita á la maldad vedada. El hijo de Japeto el rayo ardiente Robó del sol; su fraude pernicioso Siguió de males escuadron sañoso, Que la tierra oprimió con rabia fiera, Y la muerte, que en paso perezoso La ley nunca evitada Cumplió primero, abrevia la carrera. Surcó Dédalo el viento Con álas al mortal no concedidas: Al Orco macilento, Mansiones por las furias defendidas, Hércules penetró con firme aliento. Nada es difícil al orgullo humano: Ya desde el Osa con furor insano Al mismo cielo se atrevió primero: Ni permite que Jove soberano Las iras merecidas Deponga, ni su rayo justiciero.

- V. 1. Diva potens Cypri... No se trata aqui de Vénus, diosa de la hermosura y madre del amor, sino de la estrella del mismo nombre, que se creia muy favorable á los navegantes. Los poetas antiguos atribuian á una causa, poco respetable en astronomía, los favorables auspicios de aquel astro. Ovidio decia que no era estraño que Vénus tuviese influencia en el mar, habiendo nacido de él. Ya cuando Horacio hable de la diosa misma, procuraré yo desentrañar lo que hay de poético, ingenioso y delicado en su orígen.
- V. 2. Fratres Helena... Castor y Polux. La mitología cuenta que por fruto de las caricias que hizo Leda, muger de Tindaro, rey de Esparta, á Júpiter convertido en cisne, puso ella dos huevos, de uno de los cuales salieron Polux y Helena, y del otro Castor y Clitemnestra, ó bien Castor y Polux de uno, y Clitemnestra y Helena de otro, pues

sobre esto varían las tradiciones antiguas. En lo que nunca variaron fue en atribuir un origen divino à los seres que se distinguierou por hechos insignes, y para ello tejieron genealogias, que no eran sino la espresion ma'erial de la idea, « de ser necesaria la intervencion de la divinidad, para la produccion de los tipos de las virtudes capaces de ennoblecer o realzar la especie humana:» virtudes, que para que sirvieran á esta de estímulo permanente, debian ser un objeto de veneracion. A este fin convenia rodear de prodigios la cuna de los hombres ilustres, destinados á ser la personificacion de estas ó aquellas altas cualidades; y no por otra causa se hizo al Dios de los dioses padre de Mercurio, de Minerva, de Marte y de Apolo, es decir, de los símbolos de la elocuencia, de la sabiduría, del valor, y de los encantos de la poesia y de la música. Por la misma razon Hércules, Perseo, casi todos los mortales en fin, à quienes encomendaban los hados la ejecucion de designios favorables á la mejora y á los progresos de la humanidad, debian mostrarse al mundo con el prestigio de un origen superior, y presentar en este origen mismo una prenda de la proteccion del cielo, y la seguridad de llevar á cabo las altas empresas que à su valor se conflaban. A la categoria de estos seres privilegiados pertenecieron Castor y Polux, que desde luego se distinguieron en la célebre espedicion emprendida para la conquista del vellocipo de oro, de la cual tendré mas adelante ocasion de hablar. Vueltos de aquel memorable viage, los ilustres gemelos vencieron á los atenienses, y rescataron de poder de ellos á su hermana Helena, ocasion despues ó pretesto de la mas ruidosa querella, de que hacen mencion los fastos de la antigüedad. Habiendo alcanzado por su valor los dos hermanos una alta reputacion, y por su moderacion habitual el epiteto de benéficos ó conservadores, paso Polux el selle à su fama, ganando muchas veces en los juegos olímpicos el premio del pugilato, y mereciendo por ello ser mirado como el patrono de los atletas entregados al mismo egercicio. Castor obtuvo igual gloria por su destreza y agilidad en las carreras de caballos, y por su habilidad para domarlos; dotes, que cuando se

consideraban la pujanza y la destreza como las mas altas cualidades de los hombres, daban un derecho indisputable al respeto de los que no tenian la dicha de poseerlas. Los dos hermanos se amaban entrañablemente, y Júpiter para recompensar este cariño, los trasladó al zodiaco bajo la forma de una constelacion, á la cual dieron los antiguos el nombre de Gemelos, y nosotros el de Gemeias. La aparicion de este grupo de estrellas, se decia que calmaba el mar agitado, y se reputaba por consiguiente muy favorable à los navegantes.

V. 3. Ventorum pater... De un Eolo, que vivia en tiempo de la guerra de Troya, y reinaba en la isla de Lipari al norte de la Sicilia, dice la historia que era muy entendido en el arte de la navegación; y esto bastó para que la mitologia le hiciese el númen de los vientos y de las tempestades, que soltaba ó encerraba á su arbitrio.

V. 4. Iapyga... Iapyx, el noroeste, hacia mucho daño en la parte de la Italia meriodional, que se llamó Iapygia, del nombre de su poblador Iapyx, hijo de Dédalo. Dañino y cruel en el dicho territorio, y aun á veces en el Adriático, era sin embargo el mas favorable para ir de

los puertos de la costa de Nápoles á Grecia.

V. 6. Virgilium ... Public Virgilio Maron , cuvo nombre se acostumbraron á acatar desde niños cuantos debieron à la suerte una mediana educacion, nació en la aldea llamada antes Andes, y hoy Piétola, en las inmediaciones de Mantua, en 15 de octubre del año 684 de Roma. cinco antes que Horacio, cerca de siete antes que Augusto, y sobre setenta antes de J. C. Sus padres, labradores acomodados, le enviaron à estudiar primero à Cremona, y despues à Napoles, donde hizo grandes progresos en la filosofía. En la inicua reparticion de bienes que hicieron los triunviros entre sus tropas, tocó à Virgilio ser despojado de los suyos, y aun corriera riesgo su persona, si nola protegiera Polion, comandante de las legiones situadas à la sazon en Mantua. Con el favor de aquel hombre insigne, pudo introducirse Virgilio con Mecenas, y en seguida con Octavio, y alcanzar la restitucion de su confiscada hacienda, y desde entonces se consagró todo entero à la

poesía. Las primeras obras que publicó fueron églogas, notables, mas que por la imitacion de las costumbres pastorales, realzadas en los idilios del bucólico siciliano Teócrito, por un horror generoso à los desmanes de la guerra civil, y por un delicado alarde de nobles y patrióticos sentimientos. Necesitaba no obstante la Musa de Virgilio un campo mas ancho que el de la egloga, y en breve las geórgicas, revistiendo las artes del labrador y del ganadero de las mas ricas galas de la poesía, revelaron á Roma la sparicion de un poeta, elevado á par que correcto, ingenioso á par que instructivo, y dotado á un tiempo de ardiente fantasía y de esquisito juicio. El que en sus églogas y en sus geórgicas se habia levantado del primer vuelo sobre Teócrito y sobre Hesiodo, podia sin temeridad aspirar á todas las glorias de su profesion; y Virgilio, ceñido del laurel bucólico y del didáctico, se lanzó à conquistar el de la alta epopeya. En este género se habia Homero elevado á una altura á que no parecia posible llegar, y Virgilio no podia luchar con aquel coloso, sino cuidando de dar á su obra proporciones tales. que no permitiesen establecer una comparacion rigorosa entre ella y la del cantor de Aquiles. Para esto pensó enlazar con la caida de Troya el nacimiento de Roma, v hacer salir de entre las llamas de la incendiada capital de la Frigla, un principe valiente, religioso, humano, modelo de todas las virtudes, y fundador de un reino, al cual se anunció desde luego el imperio del mundo, de que con gran envanecimiento de los romanos del tiempo de Virgilio, se haliaba Roma apoderada á la sazon. No cabe en una nota el juicio de la Eneida, ni a mi, obligado á reducirme á una corta noticia biográfica de su autor, me toca decir otra cosa, sino que para dar la última mano á su poema, emprendió Firgilio el viage à Atenas, que dió ocasion à la hermosa oda que comento. En aquella metrópoli de la civilizacion vió el poeta de Mantna á Augusto, que volvia de una expedicion à Oriente, y con quien se proponia regresar a Roma; pero en la travesia se le agravó una de sus dolencias habituales, y apenas desembarcado en Brindis, falleció alli de edad de 52 años, en

el de 726 de Roma. Por su testamento dejó dispuesto que se quemase la Eneida, á pretesto de que no tenia aun toda la perfeccion que su autor se proponia darle; pero Augusto no permitió que se cumpliese aquella disposicion fatal, y encargó la revision de la obra á dos literatos ilustres, amigos del poeta, llamados Lucio Vario v Plocio Tucca, los cuales se limitaron á suprimir algunos versos imperfectos ó redundantes, y no se atrevieron á hacer una sola adicion, ni aun para completar los versos que, todavia hoy, vemos incompletos. Virgilio era alto y delgado, naturalmente melancólico y sóbrio, tímido, modesto, generoso, y tan puro en sus costumbres, que en Nápoles se le designaba por el sobrenombre de la Virgen. Las riquezas que debió à la munificencia de Augusto, y la opinion que le grangearon sus escrites y sus larguezas, no bastaron á suscitarle enemigos, y fue de los pocos hombres ilustres que pudieron gloriarse de no tenerlos. Cual diez y seis siglos despues sucedió entre nosotros con Lope de Vega, Virgilio no podia salir á la calle. sin que todos le señalasen como el poeta mas distinguido. y el hombre mas dulce de su tiempo.

V. 6. Finibus Atlicis... Dióse el nombre de Atica á la parte del territorio de la Grecia, comprendido entre la Beocia y el istmo de Corinto. Se pretende que se llamó Atica de Atis, hija de Cranao, segundo rey de Atenas. Esta ciudad era la capital.

V. 9. Illi robur et æs triplex... La espresion es sublimemente enérgica, y la transicion eminentemente lírica. El trozo que empieza con este verso vigoroso, hace un contraste soberbio con los dísticos anteriores, terminados con el elegante, tierno y voluptuoso verso, de serves animæ dimidium meæ.

V. 10 Qui fragilen truci... Muchas veces tendré ocasion de llamar la atencion de mis lectores, sobre el cuidado que tiene nuestro lírico de colocar juntos los epítetos, ó cualesquiera otras palabras que forman una antítesis. Horacio no deja ni el mar ní la nave sin calificacion, y dice fragilem ratem, y truci pelago; pero poner á cada sustantivo un epiteto verdadero, oportuno y poético, lo

bacen todos los buenos poetas; lo que no hacen todos, lo que casi no puede hacerse en las lenguas vivas, lo que es un mérito particular de nuestro autor, y una ventaja de la lengua en que él escribió, es juntar siempre las palabras fragilem truci, tenues grandia, palluit audax, operosa parvus, y otras mil de esta clase.

V. 12. Africum... El sudoeste, como mas abajo al nordeste se llama Aquilon.

V. 14. Hyadas... La fábula supuso que cinco de las hijas de Atlante, afligidas escesivamente por resultas de la muerte desgraciada de su hermano Hias, fueron convertidas en un grupo de estrellas, á las que, por ser ocasionada á lluvias su aparicion, se les puso el nombre griego de hiadas, como si se dijera lluviosas ó lloronas. Otros refieren la bistoria de otra manera. Lo que no tiene duda es que la constelacion de las Hiadas, compuesta de cinco estrellas colocadas en la frente del toro, anunciaba lluvias y mal tiempo. Véanse las notas á la oda décima.

V. 15 Quo non arbiter Adriz... Los venetos, que desde Paflagonia su patria, pasaron despues de la guerra
de Troya, á establecerse en las costas del golfo de Iliria,
dieron á este el nombre de golfo de Venecia, y al mismo se dió despues el de Adriano o Adriático, tomado
de la ciudad de Adria, situada sobre el Taro, á diez y
ocho leguas de Ravena. Horacio llama aquí al viento del
medio dia, el mas poderoso árbitro de este golfo, ó por
ser aquel viento el que mas reinaba en él, ó por ser, mas
que otro, ocasionado á tormentas. En la oda terrera del
tercer libro designa el poeta al mismo viento con la denonominacion de turbulento caudillo del Adriático.

V. 17. Quem mortis timuit gradum... Oportuna y magnifica esclamacion. Monstra natantia, mare turgidum, infames scopulos, Deus prudens, oceano dissociabili, impize rates, vada non tangenda; he aquí modelos que no deben perder de vista los que se dediquen á la poesía. Las composiciones poéticas adquieren un gran brillo por la asociacion constante de epitetos convenientes á los sustantivos. Muchos de nuestros mas famosos líricos no conocieron este importante secreto del arte.

V. 18. Siccis... Rectis lee Bentlei, y fixts Cuningam. Esta última leccion seria escelente, si tuviese el apoyo de la autoridad.

V. 20. Acroceraunia... Los Ceraunios, montes que dominan las costas del antiguo Epiro. Se les dió este nombre, porque á causa de su altara eran muy ocasionados á ravos.

V. 21. Nequicquam... Todo es escogido en este dístico y el siguiente. Los verbos abscidit y transiliunt son espresivos, y el epíteto dissociabili de una fuerza maravillosa. La calificación de impiæ dada á las naves es justísima; pues cuando se supone que es un Dios próvido el que por anchos mares ha separado las tierras, se puede muy bien llamar impio al que pretende oponerse con sus tentativas osadas á los designios de la Providencia.

V. 27. Japeti genus... No hay quiza en la mitología un suceso mas importante, ni rodeado de circunstancias mas misteriosas y contradictorias, que la creacion del hombre atribuida á Prometeo. Hízose á este personage hijo de Japeto, que vivió cerca de diez y siete siglos antes de J. C.; y á quien por esta razon veneró el gentilismo como el ser mas antiguo del mundo, y el origen de la especie humana. De su hijo Prometeo se cuenta que formó un hombre de barro, y que queriendo darle vida, imploró el auxillo de Minerva, la cual ofreció poner á disposicion del artifice los recursos que para el logro de su propósito pudiese suministrar el cielo; y al efecto le trasladó á sus regiones, donde le proporciono la ocasion de robat un rayo del carro del sol. Añadese que Jupiter, indignado de la audacia de aquel hombre, le condenó à ser amarrado á una roca del Cáucaso, donde un buitre debia devorar sin descanso su corazon. No se esplicaria seguramente esta fábula con suponer, como lo hizo algun mitólogo, que Prometeo fué un hábil escultor, entre cuyas obras se distinguia una estatua de hombre ten perfecta, que todos decian no faltarle mas que la vida. Pero se podria quizá completar la esplicacion añadiendo, que con la intervencion que en este suceso señaló á Minerva la mitología, se significó el ingenio, que para der tap

gran perfeccion à su obra hubo de emplear el insigne artifice; ingenio que parecia arguir la presencia de la divinidad, en que fue personificada ó simbolizada la Sabiduría. El robo del rayo del carro del sal, no es verosimilmente sino la alegoria de la altura á que con frecuencia se eleva el ingenio, ó de la osadia con que procura arranear á la naturaleza sus mas hondos secretos. Es posible tambien que con aquel becho se quisiese significar la aplicacion que del fuego material hizo Prometeo á las artes en que sobresalia, ó bien, la inteligencia por el mismo fuego representada. En fin, el castigo atroz que por aquel hecho se le impuso, puede considerarse como la expiacion de una superioridad, que en las primeras edades del mundo no era estraño que fuese calificada de presuntuosa, y aun de sacrílega. cuando casi en nuestros dias, despues de treinta y seis siglos trascurridos desde aquella época, se ha tratado con poco menos rigor á personages mas distinguidos quizá que el Prometeo de la fábula. Todavia podria decirse que no era sério el tormente á que se le condenó, puesto que mientras lo sufria. iban los dioses mismos à consultarle à su roca, y que en breve quedó reducido el castigo, á que llevase siempre Prometeo una sortija, en la cual iba embutido un pedazo de piedra del Cáucaso, á fin de que se creyese cumplida asi la condena que le amarraba á aquel monte.

Todas estas congeturas aparecerán doblemente! verosímiles, cuando se recuerde el respeto que la antigüedad tributó siempre à Prometeo, y se medite sobre el carácter de la fiesta que en su honor establecieron los atenienses, y en la cual, deade la academia donde se le habia erigido un altar, corrian todos hasta la ciudad con hachas encendidas, que no debian apagarse durante la carrera. Prometeo, honrado per haber bajado al suelo el fuego celeste, ó sea, por haber aplicado á las artes el fuego ó la luz del saber, era venerado tambien como profeta; y como tales merecian en rigor ser considerados aquellos á quienes una inteligencia superior permitia formar combinaciones duraderas, y lanzarse así en cierto modo á las regiones de lo futuro. Que esta era la opinion de los hombres ilustrados de la antigüedad, y aun acaso la del vulgo, se deduce del placer

y del recogimiento con que asistian los atenienses à las representaciones de la tragedia de Eschilo, intitulada Prometeo, en la cual aseguró decididamente el poeta, «que el infortunio de su héroe no tuvo otra causa que los bienes que hizo á los hombres, » y que el autor se complace en enumerar. Eutonces como ahora, los beneficios dispensados al género humano eran en efecto títulos para la apóteosis despues de la muerte, pero títulos de proscripcion durante la vida. Ni aun parecerá escesivo el rigor con que, segun les tradiciones mitológicas, fue castigada la benéfica temeridad de aquel hombre, si se reflexiona sobre la necesidad que tienen todas las creéncias puevas de aleiar por terribles sanciones penales, la idea de los desacatos contra la divinidad. Asi parecia haberlo establecido desde el principio del mundo el Dios verdadero, cuando en pena de la trasgresion de su primer mandato, lanzó à Adan del lugar de delicias en que le babia aituado al formarle. Como Adan traspasó un límite que la voluntad soberana de su hacedor le habia fijado, traspasó Prometeo el que la ignorancia de su época tenia fijado á la razon, y pudo por tanto ser considerado como un temerario que osó invadir el dominio de la divinidad. En este concepta califica Moracio de mala supercheria la accion sobre que discurro.

V. 30. Macies et nova Febrium... Todavia se juzgará menos severa la calificacion de que acabo de hablar, cuando se piense que del hecho que á ella dió lugar, provinieron segun la creencia gentilica, todos los males que desde entonces afligieron al género humano, al cual determinó Júpiter estender la pena debida al atentado cometido per uno de sus individuos. Ni obró de otro modo, segun nuestra creencia, el Criador del mundo, cuando por la culpa del primer hombre condenó á su posteridad toda á la muerte, y á los males sin cuento que emponzoñan la vida. Una muger fue, segun el inspirade autor del Génesis, el origen de tanta calamidad, y á una muger hizo igualmente la mitología pagana, instrumente del castigo que debia recaer sobre la descendencia del primer hombre. Eva fue dotada por el Dios verdadero de todas las gracias del cuerpo y del espíritu, y segun las

tradiciones gentílicas Júpiter bizo adornar de las mismas galas á otra muger, á la cual, por haber reunido en su persona todos los dones del cielo, se dió el nombre de Pandora, de las dos palabras griegas pan y doron (todo don). Júpiter ordenó á Mercurio llevarla á Prometeo, y hacer á este aceptar una caja magnifica, que se habia entregado á Pandora para que la regalase á su esposo. Prometeo sagaz y desconfiado, rehusó unirse á la hermosa muger; pero su hermano Epimeteo, menos suspicaz ó mas presuntuoso, aceptó su mano, y abrió en seguida la caja, que encontró llena de Fiebres, Ambicienes, Zozobras, y de toda especie de males, que al punto volaron y se diseminaron por la tierra, no quedando mas que la Esperanza en el fondo de la caja. Considerando esta invencion del gentilismo como una parábola, es menester convenir en que jamás se imaginó otra mas moral ni mas ingeniosa. En los males derramados por el suelo eomo castigo de la sudacia de Prometeo, se descubre una alegoría dirigida à advertir á los hombres, que no debian envanecerse con los progresos de su razon, cuando la multitud de males á que estaban sujetos, les recordaba á cada hora lo endeble de su ser, y lo efímero de su existencia. Pandora, muger celestial, que á porfia habian colmado los dioses de dones, es la personificacion de la situacion mas envidiable en que puede encontrarse un mortal. En ella se entrega este á proyectos de felicidad v de grandeza, que á medida que los concibe, se disipan al soplo de las dolencias del cuerpo y del espírita, y contra cuvo rigor no ofrece la existencia otro lenitivo que esa sombra de esperanza, que puede considerarse como la hez ó el asiento del tonel de la vida, ó por servirme de la espresion de la fabula que comento, como el fondo de la caja.

V. 32. Semotique priùs... Entre los males que se derramaron por la tierra, fue uno el de acelerar el paso la Muerte, que antes caminaba con mas lentitud, ó descargaba sus golpes mas de tarde en tarde; es decir, que á medida que se fue renunciando á las costumbres puras de la infancia de los pueblos, la vida, que antes se prolonga-

ba considerablemente, se acortó de un modo visible; y be aqui esplicada por una razon sencilla y perentoria, la larga duracion de la vida de los patriarcas.

V. 34. Expertus vacuum... Obsérvese la armonia de estos versos, y la sucesion rápida de ejemplos, sentencias é imágenes, de todo lo que es necesario en fin para hacer de esta parte de la oda un trozo admirable.

Dædalus... Dédalo presenta otro egemplo de audacia, que no contiene menos saludable enseñanza que el de Prometeo. Dédalo, uno de los mas ingeniosos artistas de Atenas, fue mirado como el inventor de varias de las herramientas que mas contribuyeron á los progresos de ciertas artes, y sobresalió particularmente en la escultura, La envidia le bizo dar muerte á uno de sus mas aventajados discípulos, y condenado por ello, hubo de escapar à Creta, donde su rey Minos le recibió con gran benevolencia, y le encargó la construccion de su famoso laberinto. En Creta favoreció Dédalo las relaciones amorosas de la reina Pasifae con un cortesano llamado Tauro, de las custes nació un niño que se llamó Minotauro, porque se parecia al mismo tiempo à Tauro y á Minos. La fábula hizo de Tauro un toro; del fruto de los amores de la reina un mónstruo, al cual, interpretando á su manera la denominacion de Minotauro, dió medio cuerpo de toro y medio de hombre; y del laherinto construido por el artista ateniense, la prision de este mónstruo. Por mas que parezca grosero el colorido con que la mitología barnizó este suceso, y absurdo el hábito de rodear de accesorios inverosimiles los hechos mas seneillos, no delará de reconocerse que existieron tal vez motivos que autorizaron estas variaciones. En primer lugar no es imposible que tomando el galan de Pasifae precauciones para no ser descubierto, y no conociéndose persona à quien atribuir el fruto de aquellas relaciones culpables, se imputase al toro que mas agradaba á la reina entre todos los de su rebaño. Esto no parecerá estraordinario à los que recuerden que las cópulas bestiales no escitaban entonces horror; y la prueba es que Júpiter mismo se supuso transformado en toro, para gozar de los favores de Europa, y en cisue para obtener los de Leda. En segundo lugar, en los tiempos en que aquellas tradiciones bacian parte de las creencias religiosas, se estaba convenido en mirar como simbólicas las aventuras que se referian: y no se esplicaria de otra manera la conversion de Júniter en lluvia de oro, ni muchos de los otros hechos de que tendré sucesivamente ocasion de hablar. Como quiera que sea, Dédalo fue encerrado con su hijo Icaro en una prision, de la cual no debia salir sino para expier su crimen con la muerte. El deseo de evitarla le sugirió el pensamiento de fabricarse unas alas de cera, á favor de las cuales, y empleando las precauciones que la esperiencia le señaló como necesarias, se escapó y llegó à Sicilia. Su jóven é inexperto hijo quiso valerse del mismo medio; pero menos cauto que su padre, elevó tanto su vuelo, que el calor del sol le derritió las alas, y fue á caer en una parte del Egeo, á la cual se dió de resultas el nombre de mar Icario. Sin esfuerzo se adivinará el hecho histórico que disfrazan estas alegorías. Las alas que ellas dieron à Dédalo, no fueron sino la espresion mitológica de las velas del navío en que él se embarcó, y en que llegó á un territorio de la costa de Sicilia, donde encontró asilo y reposo. El derretimiento de las alas de Icaro fue asimismo la espresion mitológica del naufragio que esperimentó, apenas salido de Creta, y de que se conservó la memoria por la denominacion dade á la parte del archipiélago que se supuso teatro de la catástrofe. Tal vez con este desigual éxito de tentativas iguales y simultáneas, se quiso tambien indicar que en vano les hombres vulgares pretenden elevarse à la citura á que solo llegan las inteligencias privilegiadas; ó bien, que la inesperiencia de la juventud se estrella á menudo con ignominia, en las empresas que la esperiencia, de la wejez Heva á cabo con felicidad y con gloria.

V. 26. Herculeus labor... Hércules no fué solo en la fábula griega la personificacion de una ú otra cualidad del cuerpo ó del espíritu, como lo fueron casi todas las divinidades paganas, sino la personificación absoluta del valor y de la fuerza, que habian becho célebres à muchos in-

dividuos del mismo nombre. Seis Hércules contaba Cleeron, y Varron cuarenta y tres; y no es estraño que solo se hable de uno, porque la tendencia de los espíritus á lo maravilloso hizo reunir en un solo individuo, las cualidades de todos los que habian llevado un nombre, que en la antigüedad fué comun á cuantos ostentaron gran fuerza y constancia. El Hércules mas célebre fué el tebano, á quien la mitología hizo, como á otros personages que quiso ensalzar, hijo de Júpiter. Cuéntase que hallandose el rey de Tebas. Ansitrion, en el pais de los tásios, donde habia ido á vengar agravios hechos á la familia de su esposa Alcmena, tomó Júpiter la figura del marido ausente, para engendrar el hijo á quien se reservaban los mas altos destinos: y se añade que el Dios juzgó tan trascendental el negocio, que para prolongar la noche, mandó á Febo detener un dia el carro del sol, y aun aglomeró la duracion de nueve noches para hacer con ellas una sola, tan larga como lo exigia la magnitud de la acometida empresa. Ya dije en la nota sobre el verso segundo, lo que en la mitologia griega significaban estas formas de generacion; y ahora añadiré que en todas partes las adoptacon los compiladores de tradiciones religiosas, á ninguno de los cuales se ocultó la necesidad de suponer un origen divino á todo lo que presentaban como digno de veneracion. La mitología india hizo salir á Rutrena de la cabeza de Brama, como de la de Júpiter la mitología griega á Minerva. Conocidas son las precauciones que hubo de tomar Isis en Egipto para que desapareciesen las huellas de la existencia humanal de su esposo Osiris, y fuese adorado como Dios. Lo mismo que la mitología de los pueblos orientales hizo muchos siglos despues la historia de los boreales, en cuyas regiones los reyes todos que querian inspirar respeto, tomaron el título de hijos de Odin, divinidad principal de la teogonia escandinava. Ni fueron solo las falsas creencias las que supusieron hijos de Dios á los hombres superiores, ni las que consagraron la intervencion mas ó menos inmediata de la divinidad en su nacimiento. Sancionóla igualmente la religion revelada, bien que de un modo harto mas noble, y acomodado á los altos fines de su institucion; y sin hablar de sus mas an-

gustos misterios, me limitaré à recordar los prodigios que se obraron en la cuna de muchos de los santos varones, à quienes su virtud debia mas tarde erigir altares. Asi, seria un error ver en la paternidad de Júpiter con respecto à Hércules, ni en las demas aventuras de esta clase, que atribuyó la mitologia griega al primero de los númenes de su Olimpo, hechos materiales ó positivos. ni otra cosa que símbolos variados de la predileccion de la divinidad en favor de individuos, destinados à mejorar de un modo ú otro la condicion de los hembres. Estos símbolos fueron tal vez groscros, cual correspondia á la embotada inteligencia y á los hábitos puramente materiales de los hombres primitivos; pero en sus corazones existia el instinto de moralidad que estampó en todos el autor de la naturaleza, y ninguna creencia religiosa podia contrerier aquel instinto, sin provocar la befa o la execracion. Las aventuras amorosas y las relaciones carnales atribuidas á los dioses, habrian sido, á considerarse como reales, una causa perpétua de escándalo, y un estímulo permanente de inmoralidad; pues por ceñirme al Hércules. que es objeto de esta nota, no debo omitir que su madre Alcmena fue nieta de Perseo, que segun la fábula, tuvo Júpiter en Danae; y severísimo juicio deberia formarse de amores entre personas unidas por tales lazos. Esto en cuanto à la generacion de Hércules. En cuanto à la aventura de su bajada á los infiernos, aventura que en el pasaje que comento califica Horacio de trabajo, diré, que por virtud de un convenio celebrado entre Júpiter y su esposa Juno, debia el héros tebano ocupar despues de su muerte un lugar entre los demas dioses del Olimpo, siempre que desempeñase en vida doce trabajos, esto es, que diese cabo á doce aventuras, cuya designacion se encomendó á un rival de Hércules, llamado Euristeo. Este, deseando hacer imposible el cumplimiento de la condicion, señaló al hijo de Júpiter trabajos superiores á las fuerzas de un mortal, y entre ellos el de llevarle amarrado el Cerbero. perro de tres cabezas, encargado de guardar las puertas del Inflerno; y contra las esperanzas de Euristeo dié Hércules sin glorioso à esta aventura. El hecho que la

hizo inventar fue que en el promentorio Ténaro, situado entre los golfos de Mesenia y Laconia, habia una ancha y horrible hendidura, que la supersticion de los babitantes sulvages del territorio limitrofe miraba como un respiradero del inflerno. En una de las cuevas formadas entre las grietas del hondo barranco, se habia visto algunas veces una enorme serpiente, que la credulidad y el terror convirtieron en un monstruo, encargado de defender aquellas regiones. Hércules dió muerte al formidable dragon, y las circunstancias maravillosas con que el reconocimiento de los pueblos adornó desde luego la relacion de aquella accion atrevida, sirvieron de fundamento á las variantes mitológicas, é hicieron emplear como sinónimo de insierno el nombre de Ténaro, que era el de un pro. montorio de Laconia, y el de Acheron, que era el de una laguna del mismo país, y el de un rio de la Tes-

## ODE IV.

### AD SEXTIUM.

Solvitur acris hiems grată vice veris et Favoni; Trahuntque siccas machinæ carinas;

Ac neque jam stabulis gaudet pecus, aut arator igni; Nec prata canis albicant pruinis.

Iam Cytherea choros ducit Venus, inminente lună; 5 Junctæque Nymphis Gratiæ decentes protia, célebre por aventuras ó aocidentes enálegos, de que ya tendré ocasion de hablar. No concluiré esta nota sin observar que á los ejemplos de audacia punible citados antes por Horacio, no parece que hubiera debido agregar el de la aventura de Hércules, que dejo esplicada, pues el valor empleado para acometeria era digno de alabanza, y no de vituperio. De alabanza era digna tambien la perseverancia con que Prometeo trabajó en arrancar á la naturaleza algunos de sus secretos, y Horacio la habria sin duda ensalzado como ensalzó muchas veces á Hércules por sus proezas, si en esta pieza no se hubiese propuesto considerar bajo el aspecto puramente religioso los hechos á que aludia; y los citados de Hércules y Prometeo podian, mirados á esta luz, ser sin exageracion calificados de temerarios.

## ODA IV.

### A SEXTIO.

Ya al rudo invierno lanzan
Blando Favonio y dulce primavera,
Y máquinas al agua
Las naves botan en la playa secas.
Ni el fuego á los gañanes,
Ni á los ganados el establo alegra,
Ni con la cana escarcha
Blanquea entapizada la pradera.
Ya al asomar la luna
Coros de Ninfas guia Citerea,
Y las sencillas Gracias
Con ellas en festivo baile alternan,

- Alterno terram quatiunt pede; dum graves Cyclopum, Vulcanus ardens urit officinas.
- Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto; Aut flore, terræ quem ferunt solutæ. 10
- Nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis, Seu poscat agnà, sive malit hædo.
- Pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas Regumque turres. O beate Sexti,
- Vitæ summa brevis spem non vetat inchoare lon-(gam. 15 Jam te premet nox, fabulæque Manes,
- Et domus exilis Plutonia; quò simul mearis, Nec regna vini sortiere talis,
- Nec tenerum Lycidam mirabere, quo calet juventus Nunc omnis, et mox virgines tepebunt. 20

# NOTAS.

El objeto de esta elegante y graciosa oda es indicar á un amigo que se apresure á gozar de los placeres de que la muerte debe privarle muy pronto. Para persuadir á Sextio le recuerda el poeta, que la muerte no reconoce distincion de clases, y que del mismo modo descarga su guadaña sobre el grande que sobre el pequeño; y tal es la aplicacion de la célebre sentencia Pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres, sentencia que escritores,

Mientras Vulcano atiza Solicito las fraguas ciclopeas. De flores pues, que libres Del rigor del invierno dan las vegas, O de arrayan podemos Orlar la perfumada cabellera, Y en bosque umbroso á Fauno Sacrificar cabritos ó corderas. El pié pálida muerte Lo mismo en chozas que en palacios sienta: Y largas esperanzas Lo corto de la vida formar veda. Abrumarante en breve, Sextio feliz, los Manes, noche eterna, Y la cárcel de Pluto: No tú rey de festin serás en ella; Ni de Lícida tierno Admirarás la gracia y la belleza, Que ahora inflama donceles, Y que despues inflamará doncellas.

ó no familiarizados con la lectura de Horacio, ó mas celoses que él de la austeridad de las costumbres, emplearon despues para probar la necesidad de vivir moderadamente. El maestro Leon tradujo muy bien la mayor parte de esta pieza. Es lástima que las dos octavas últimas no sean iguales á las tres primeras. Véanse las notas á la oda sétima del libro cuarto.

V. 1. Solvitur... Se deshace, es la traduccion literal. La metáfora es demasiado atrevida, y por eso ningun traductor de Horacio la ha empleado. Favoni... Favonio ó Céfro, el poniente, que en Italia sopla con mucha frecuencia en la primavera.

V. 5. Cytherea... Vénus, la mas graciosa divinidad de la fábula, y una de las mas delicadas creaciones de la poesía. Sobre su orígen y sus atribuciones son tan varias las tradiciones poéticas, como lo eran las costumbres de los diferentes pueblos, que por una especie de inspiracion uniforme y simultánea, parecian haberse convenido en la idea de personificar la hermosura y el amor. Cada uno de aquellos pueblos procedió à esta personificacion, de la suanera que correspondia á sus hábitos, á la tendencia del espíritu de su época, ó á las influencias mas ó menos trascendentales de su respectiva condicion topográfica; de donde resultó que no se parecieron rigorosamente tedas las Fenus que se crearon, y que hubo por consiguiente muchas Venus, como muchos Hércules, muchos Mercurios y muchos Bacos. Ciceron nos dejó escrito que la Venus mas antigua era hija del Cielo y de la Luz; alegoria ingeniosa y fecunda, que à la que debia ser madre del amor, daba por padre el tipo ideal de la gloria y de la ventura, y por madre la reproduccion periódica del inestimable beneficio de la luz. La segunda Venus se supuso nacida de la espuma del mar; fresea y risueña fantasía de isleños, que en el diáfano conjunto de los argentados globos que forma el aire, introduciéndose por la superficie de las ondas, encontraban materia de comparaciones tan sutíles, como la sustancia semiaérea que se las sugeria. Esta Venus se llamó marina, y la fábula cuenta que al salir de las aguas, nacieron flores á sus pies, revolotearon amores á su lado, los céfires embalsamaron el aire con perfumes, y las Horas en fin la trasladaron en su carro de nacar al cielo, donde las divinidades todas la recibieron con los honores debides à la que madre del amor, parecia encargada por esta circunstancia, de la reproduccion de la especie humana. Hasta el ceñidor con que se adernaba esta divinidad, tenia la virtud de inspirar el amor; y no era estraño, pues aquella insignia era el emblema ó la representacion de las influencias que ejerce la hermosura, ó de la facilidad con que trasmite á todos los accesorios de que se rodea, la virtud y el poder de que ella misma disfruta. Venas tuvo muchos templos; los mas célebres fueron los de Assatunta, Pafos, Gnielo, Chipre y Citeres. Este último fue el que le dió el nombre de Citerea, con que la designa aqui Horacio. La isla de este nombre era la que hoy se llama Cerigo, una de las conocidas con el nombre de jónicas.

Choros ducit... A la circunstancia de tener Venus muchos templos, era consiguiente la de que se le hiciesen muchas sestas. En Roma se le hacian magnificas por el mes de abril, y duraban tres dias. Las jóvenes que formaban las parejas de beile, se repartian los papeles de las divinidades subalternas que debian acempañar á Venus, y la doncella que representaba á esta diosa, era sin duda la que dirigia las cuadrillas, que es lo que aqui sigmifica choros ducit.

V 6. Gratiz decentes... Estas Gracias son tambien una admirable creaciou. La mitologia las supuso, va hijas de Júpiter, y ya del Sol 6 de Baco, pero les dió tales condiciones de existencia, que hizo de ellas los seres mas puros y encantadores de su Olimoo. Representándolas como compañeras inseparables de Venus, manifestó que nada vale la hermosura misma, si la delzura, la modestia y el talento no la acompañan. Se las pintaba desnudas unas veces, y otras, con anchas túnicas, ó con pantaiones sugetos á la eintera por un sencitio cenidor, para denotar que les Gracias no necesitan adornos, y que sobre los mas magnificos, resalta en todo caso el brillo de las eminentes cualidades. En la actitud de baile en que se las pintaba à veces, se que. ria simbolizar su habitual contentamiento, como en la circunstancia de mostrarias siempre con las manos enlazadas, la pureza y la sinceridad de sus relaciones. Una de las mas lisongeras prerogativas de aquellas deliciosas divinidades, era la de presidir á la beneficencia y la gratitud; y ya hubo quien observó que por esta razon sin duda, se introdujo en muchas lenguas la palabra Gracias, como espresion de reconecimiento. Acaso la discrecion ó la reserva que ellas inspiraban para la dispensacion de los beneficios, contribuyó tanto como su modestia habitual,

á su reputacion de virginidad; y Sócrates manifestó delicadamente esta idea, cuando reconviniendo á un hombre que dispensaba favores con poco discernimiento, le dijo. «Ignorante, las Gracias son doncellas, y tu las haces mu-

geres públicas.»

V. 7. Dum graves Cyclopum... Horacio no hace solo contrastar las palabras, como he observado en las notas à la oda anterior, sino que muchas veces hace tambien contrastar las cosas. Asi es que despues del espectáculo encantador de los bailes de las Ninfas y de las Gracias, se apresura á presentar á Vulcano, dando martillazos en sus fraguas, y á los atezados Cíclopes, empleados en trabajos durísimos en las cuevas del Etna. Pero ¿con que objeto se hace aqui mencion de estos trabajos, y se recuerda que continuaban con mucho ardor en las grutas de Sicilia, mientras las Ninfas y las Gracias celebraban en Roma con alegres bailes las fiestas de Venus? Lo que entre todo lo que se ha dicho para esplicar este pasage, me parece mas verosimil, es que Horacio quiso recordar que mientras en las tales flestas las mugeres se entregaban à toda clase de diversiones, sus maridos, escluidos de ellas, seguian trabajando con tanto mas ardor, cuanto que en la ausencia de sus mugeres, ocupadas en ejercicios que la religion santificaba, nada tenian que pudiese distraerlos de sus tareas. Habiéndose de recordar con este motivo la actividad con que á ellas se dedicaban los maridos en tal ocasion, nada era mas natural que personificarlos á todos en Vulcano, ya porque este era el marido de la diosa, en cuyo honor se celebraban las fiestas á que en la pieza se alude, ya porque los trabajos á que estaba dedicado el esposo de Venus, eran mas duros que los de otras profesiones. Esta circunstancia hacia preferible á cualquiera otro el recuerdo especial de Vulcano, como que marcaba mas señaladamentre el contraste entre les maridos que se afanaban, y las mugeres que se divertian. Por lo demas, los Cíclopes, eran como todas las creaciones mitológicas, una alegoria. Hesiodo y Homero, inventores ó compiladores de aquellas ingeniosas ficciones, cubiertas con un barniz religioso, los

situaron en las concavidades del Etna, y en las islas volcánicas de Lemnos y de Lipari, donde los ocuparon en forjar rayos á Júpiter; y en ninguna parte podian en verdad colocarse mejor las fraguas de los fabricantes de ravos, que en las cavernas de un monte volcánico, pues las erupciones de los fuegos subterráneos parecian asi enlazadas con los desprendimientos del fuego atmosférico. El nombre de Ciclopes, formado de dos palabras griegas Kuclos (circulo), y ops, (ojo) equivalia a ojo redondo, porque solo tenian uno enmedio de la frente: y no faltó quien supusiese que este ojo único era el simbolo del crater del volcan, en cuyo seno trabajaban. Con igual verosimilitud podria decirse que la fábula, haciéndolos hijos del Cielo y de la Tierra, entendió aludir á la grande altura y los profundos cimientos de las montañas volcánicas.

V. 8. Vulcanus... Esta divinidad pagana viene desde muy antiguo, siendo objeto de invectivas y de sarcasmos, à causa sin duda de la figura innoble que se le atribuia, y de las duras tareas á que se le suponia dedicado; pero no por eso dejó de ocupar un puesto eminente en el Olimpo. Vulcano fue un artífice hábil, que inventó el arte de trabajar el hierro y aun algunos otros metales, y por esta invencion, una de las que mas poderosamente influyeron en la creacion y desarrollo de las artes. mereció que se le supusiese un origen divino, ques no esplicaban de otro modo los hombres de la primera edad del mundo, las combinaciones de una ú otra inteligencia superior que entre ellos descollaba. La mitología divinizó estos seres privilegiados, ya elevándolos al cielo despues de su muerte por recompensa de sus servicios, ya lanzándolos del Olimpo en que habian nacido, para que en figura de hombres dispensasen bienes á la tierra, y empuiasen á sus moradores en las vías de la civilizacion. A esta última categoría pertenecia Vulcano, hijo de Júpiter y de Juno, segun unos mitólogos, ó de Juno sola segun otros, y arrojado de las regiones celestes á la isla de Lemnos, para reunir en poblaciones á sus habitantes dispersos en las selvas, y enseñarles las artes ne-

cesarjas para la comodidad de la vida. Desempeñada su mision en la tierra, volvió Vulcano al cielo, y como para el gobiergo del mundo tenia Júpiter que aprovechar las cualidades eminentes que habian convertido en dioses á los que las poseian, pensó desde luego en sacar partido del herrero, y le dió entre otros altos encargos el de forjarle los rayos que eran el arma del dios de los dioses. Sirviose su mandatario Vulcano para el desempeno de su comision, de los Cíclopes, de que he hablado en la nota anterior; y grande debia ser el poder del que emplesha como dóciles y pacientes obreros, á aquellos formidaldes gigantes. La fábula supuso que Vulcano se habia casedo con Venus, ora para significar que mientras enduvo por el mundo, su saber, y la riqueza que verosimilmente adquirió con él, le proporcionaron la ocasion de enlazarse con alguna muger hermosa; ora perque se quisiese demostrar que á la hermosura moral de una inteligencia elevada podia sin mengua rendir párias el tipo de la hermosura fisica; ó acaso en fin , para materializar el ascendiente de la riqueza y del fausto, pues no debo omitir aqui que Vulcano pasaba por tan opulento, que se le suponia habitar en un alcázar de bronce, que lanzado en la inmensidad del espacio, y recamado de lucientes estrelles, habia él fabricado para su morada. Alli labró por su mano misma, á ruegos de Tétis y de Vanus, las poderosas armaduras que estas diosas regalaron á Aquiles y á Eneas; forjó el raye que vibró Júpitar contra los Titanes, y se ocupó de otras obras célebres en las leyendas mitológicas. Fulcano tuvo muebos templos en Roma, y entre otres uno magnifico que le hizo erigir Tecio. Era la divinidad pretectera de los artífices de metales, y se la veneraba ademas como el dios del fuego, elemento que ya he diche en otra ocasion, ser el objeto especial de un culto simbólico.

Urth... Adurit, ibique opas summa vehementia adurget, interpretaron Minclie, Paserat, Lambine y otros. Atizp, come he traducido.

V, 10. Solution.. Sueltas, dilatadas por el calor. Los etimologistas hacen semi mencion de que el cuarto mes

del año fue llamado Aprilis, quod terram aperiat. Obsérvese que este solutæ es el participio del solvisur del primer verso, y que el presente, empleado como el participio, en sentido traslaticio, no lo está en acepcion idéntica. Las lenguas modernae deben ser mas escrupulosme en el uso de semejantes traslaciones.

V. 11. Fauno... Fauno! hijo de Pleo; y nieto de Saturno, sucedió á su padre y su abaelo en el trono del pais latine, donde reino cerca de cinco siglos antes de la guerre, de Troya. Detidido é inteligente protector de la agricultura,, fue segun la cestumbre de los tiempos patriareales, honrado como dies despues de su muerte, y se le tejió en seguida, como á todos les seres que se divinissibani, una genealogía mística, segun la cual se le hiso descender de Mercurio y de la Neche. Aludiende a algunas circunstancias de su vida, y espresándolas por figuras propies para hacer impresion sobre inteligencias groseres, se le representó cen orejas largar y agudas, simbolo de la atencioa, y con cuernos de cabra, emblema acaso de la aplicacion al fomento de la ganadería. Los poetas le confundieron à veces con Pan, Dios de los vergeles y de los pastores como Fauno. En honor de este se colebraban fleetas en Roma en los dias 11, 13 y 15 de febrero, però ciertamente no aludias à ellas Horacio, cuando trazaba el cuadro de las de Venus, que se celebraban mes y medie despues. En los primeros dias de abril era tan natural hablur de la vuelta del favonie y de la primavera, y de las flores que produce la tierra dilatada por el calor, como absurdo felicitarse de estas ventajas antes de mediar sebrero. No acaberé esta nota sin afiadir que ademas del dies Faure, adoraban los romanos otras divinidades campestres, llamadas tambien Faunos ó Stivanos, y que no eran otra cosa que el génio de que la religion rodeaba todo lo que tenin necesidad de proteccion. Segun las creencias mitológicas nada estaba exento de esta necesidad, o lo que es lo ntismo, nada podia existir sin el favor constante, elacovo inmediata ó el cuidado asiduo de la Providencia. La creacion de agentes especiales de esta accion protectora del cielo, era un homenage insigne tributado á la divinidad,

sobre la cual resaltaba la gloria de los beneficios dispensados por sus mandatarios.

- V. 12. Seu poscat agná... Esta leccion es la del mayor número de codices. Nostri M. S. omnes, dice Torrencio, agná et hædo, y lo mismo aseguran otros muchos comentadores. Es mas poética que agnam y hædum, que se habia introducido en las ediciones.
- V. 14. Sexti... Los intérpretes no están de acuerdo sobre quien era este augeto. Los codices intitulan la pieza ad P. Sextium, otros Sextio Quirtno, y de varios modos mas. Algunos comentadores creyeron despues de Lambino, que el personage á quien Horacio la dirigió, era el Lucio Sextio que fué cónsul en 731.
- V 15. Vitx summa brevis... La antítesis de vita brevis, spes longa, me parece muy bien colocada y muy poética.
- V. 16. Fabulæque Manes... Esto es, Manes, de quibus multa fabulantur, sive fantur, es decir, los Manes. de quienes se habla mucho, pues fabulosus viene de fari, y Plinio dió este epiteto al famoso monte Atlas, y mas adelante veremos que Horacio lo dió igualmente al famoso rio Hidaspes. Por lo demas, á nadie se podia aplicar la calificacion de famosos mejor que á los Manes, seres fantásticos, de los cuales la mitología habló mucho en efecto, y por cierto en términos muy diferentes. Segun unas tradiciones, los Manes eran las almas mismas de los muertos; segun otras, eran una especie de divinidades, que todavia dispensaban al espíritu desprendido del cuerpo, la proteccion que en vida habia dispensado el génio á cada individuo: segun otras en fin, eran dioses infernales, encargados del cuidado especial de unas ú otras de las sombras que vagaban en aquellas regiones. Cualquiera que sea la que de estas esplicaciones se prefiera, lo que no tiene duda es que en la supersticion de los Manes habia un fondo de moralidad, un sello de temor de Dios, que hacia eminentemente religiosa la invencion, puesto que llevaba hasta mas allá de la tumba la prevision y los cuidados de la Providencia en favor de la especie humana. A las almas de los muertos, ó á las divinidades que de ellas cui-

daban, se las aplacaba con sacrificios; y fácil es adivinar que estos no tenian otro objeto que expiar las faltas cometidas mientras vivió el espíritu encerrado en la cárcel del cuerpo. Nuestra religion ha realzado este antiguo y santo dogma de la expiacion, freno saludable durante la vida, como inefable consuelo para la muerte.

V. 17. Exilis domus Plutonia... Pluton fue, como Júpiter, hijo de Saturno, y cooperó con su hermano á lanzar del cielo á su padre, lo que en el lenguaje mitológico no queria decir sino que Pluton fue uno de los dioses que en el principio del mundo se alzaron del seno del Tiempo, ó lo que es lo mismo, que fue una de las primeras divinidades que se adoraron. Júpiter partió con sus hermanos Pluton y Neptuno el imperio del mundo; y esta division parecerá tanto mas natural, cuanto que sin ella el instinto estrecho de los hombres primitivos no habria podido comprender el mecanismo del poder supremo, ni el modo ó la forma de su ejercicio. Al ser que se suponia haber salido primero del oscuro abismo del caos, ó lo que equivale á esotro, haberse alzado primero del seno del Tiempo, se le debia reconocer el derecho de señalar la esteusion y los límites de su dominio; y por eso se reconoció à Júpiter el imperio del cielo y de la tierra. A Neptuno tocó el del mar, y se adjudicó á Pluton el de los reinos de la muerte; lo cual prueba que desde el principio se adivinó que mas allá del cielo, de la tierra y del mar, es decir, de la region de los vivos, adonde alcanzaba la vista material de los hombres, existian otras regiones, en que aguardaban al finado nuevos destinos. Regíalas Pluton sentado sobre un trono de azufre, desde el cual cuidaba de moralizar al mundo sublunar, por la justicia que á los que un dia le habitáran, hacia aplicar inexorablemente en su mundo subterraneo. A Pluton se le erigieron muchos y muy famosos templos en Grecia y en Roma. En este último pais se le hacian suntuosas fiestas en el mes de junio, y durante ellas estaban cerrados los templos de los demas dioses. Por lo demas, Horacio, llamando à los vastos dominios de Pluton, domus exilis, no entendió ni limitar su estension, ni disminuir el terror que inspiraba la lobreguez que se les atribuía; domes exilis equivale á domus in qua exiles umbræ habitant. Horseio llama en otra parte á estas sombras levem turbam; y Virgilio á aquellas regiones inanta regna.

V. 18. Nec regna vini sortiere talis... «Ni felices tiradas de dados te darán en suerte el reinado del vino» es la traduccion literal. Para entender esto conviene saber que en los banquetes antiguos había siempre un presidente,

ODB V.

# AD PYRRHAM.

Quis multa gracilis te puer in rosa Perfusus liquidis urget odoribus, Grato, Pyrrha, sub antro? Cui flavam religas comam,

Simplex munditis? Heu! quoties fidem, Mutatosque Deos fiebit, et aspera Nigris æquora ventis Emirabitur insolens, al cual se daba el nombre de rey del festim. Este oficio se sorteaba al principiarse la funcion. Véase la nota al verso veinte y cinco de la oda sétima del libro segundo. V. 19. Juventus... Por esta palabra se designaba la juventud masculina, como la femenina despues por la palabra virgines. La idea que dá así el poeta no es, como se ve, muy favorable al concepto de moralidad de la época en que él vivia.

ODA V.

A PIRRA.

¿Quién es el rapaz lindo, Que rociado de esencias, En deliciosa gruta A su seno te estrecha? ¿Es por él por quien cojes, Pirra, en galanas trenzas, Con sencillez graciosa Tu rubia cabellera? El crédulo à quien ora Tus gracias embelesan, Y que de aura liviana No avezado á las vueltas, Espera siempre hallarte Fiel, consecuente y tierna. ¡Ah! ¡cuántas veces luego Llorará tu infidencia, Y a sus amantes votos Las deidades adversas! (Cuántas asombraráse Cuando al piélago vea

Qui nunc te fruitur credulus aurea, Qui semper vacuam, semper amabilem Sperat, nescius auræ Fallacis! Miseri quibus

10

Intentata nites! Me tabulà sacer Votivà paries indicat uvida Suspendisse potenti Vestimenta maris Deo.

15

# NOTAS.

Escaligero dice de esta oda que es un puro nectar , y Dacier la cree la mas limada de Horacio. Las piezas de este género , añade , le dan á conocer mejor que aquellas en que la naturaleza misma del objeto eleva el alma , é inspira grandes ideas. Los maestros Fr. Luis de Leon y Francisco Sanchez de las Brozas la pusieron en versos castellanos , y algo despues Lupercio Leonardo de Argensola la tradujo de nuevo en un soneto , notable por su facilidad y exactitud. Por el mismo tiempo la tradujo el licenciado Bartolomé Martinez bastante mal , y despues de todos elfos Villegas hizo otra traduccion , singular por lo detestable.

V. 1. Quis multa... Merece observarse el esmero del poeta en el colorido de sus cuadros. La esveltez del jóven gaisn de Pirra, denotada por el epiteto gracilis; la manera con que se presenta, perfusus liquidis odoribus; el lugar de la escena, grato sub antro; los adornos de este lugar ó los de la dama, multa in rosa; ninguna circunstancia en fin ha sido omitida para imprimir à esta pintura un sello especial de delicadeza. Solo haciendo frecuentemente observaciones de esta especie sobre las obras de los maestros, llegarán los que las estudien á penetrar los se-

De vientos rugidores
Rizar ráfagas recias!
¡Mísero aquel y triste
A quien sin esperiencia,
De tu hermosura, Pirra,
El brillo falaz prenda!
Yo en el templo ya el cuadro
Colgué de mi tormenta,
Y mi ropa mojada
Es de Neptuno ofrenda.

cretos de composicion, á que debieron ellos su nombradía; y solo empleando iguales ó semejantes medios, se puede aspirar á adquirirla duradera.

V. 6. Simplex munditiis... Sencilla en su aseo, aseada sin afectacion.

V. 7. Equora aspera nigris ventis... Para hacer formar una idea exacta de la magnificencia de esta frase, es menester observar que aspera esta aqui por asperata, exacerbata, como en la oda treinta y siete de este mismo libro.

V. 9. Auret... Este epiteto, como el vacuam del verso siguiente, son metafóricos, y embrollan la metafora, ó sea alegoría principal del mar alterado. Los jóvenes, que pretendan formar su gusto por la lectura de los modelos de la antigüedad, deben precaverse de estos defectos, que no dejan de serio por tener cierta brillantez. Es por otra parte demasiado largo el período que empieza en el quoties del verso quinto, y acaba en el fallacis del duodécimo.

V. 13. Me tabulá... Solian los que escapaban de un naufragio manifestar su gratitud á Neptuno, colgando en su templo la ropa con que salieron del mar, y una tabla en que estaba pintado un naufragio. Todas las creencias religiosas sancionaron despues esta costumbre.

# ODE VI.

### AD AGRIPPAM.

Scriberis Vario fortis, et hostium Victor, Mæonii carminis alite, Quam rem cumque ferox, navibus aut equis, Miles, te duce, gesserit.

Nos, Agrippa, neque hæc dicere, nec gravem

Pelidæ stomachum, cedere nescii,

Nec cursus duplicis per mare Ulyssei,

Nec sævam Pelopis domum

Conamur, tenues grandia: dum pudor,
Imbellisque lyræ Musa potens vetat 10
Laudes egregii Cæsaris et tuas
Culpà deterere ingent.

Quis Martem tunica tectum adamantina

Digne scripserit, aut pulvere Troico

Nigrum Merionem, aut ope Palladis

Tydiden superis parem?

# ODA VI.

### A AGRIPA.

Tu fortaleza, Agripa, y tus victorias. Rival de Homero, en plácidos cantares Dirá Vario, y las glorias Que por tierras y mares, De tu valor guiados Ganaron tus intrépidos soldados. No a tanto empeño mi humildad aspira. Ni del hijo inflexible de Peleo Diré la fatal ira: De Pelope ó de Atreo La familia inclemente, Ni viajes de Ulises el prudente, Niegan Musa imperiosa y temor justo A mi endeble laud tales honores: Ni del potente Augusto Entonar los loores, Ni los tuyos permite, No vuestros lauros mi rudez marchite. A Marte armado del arnes galano ¿Quién presume entonar digno concierto? Ni de polvo troyano A Merion cubierto, Ni á Diomedes que, ó Palas, A los sagrados númenes igualas?

Nos convivia, nos prælia virginum, Sectis in juvenes unguibus acrium, Cantamus vacui, sive quid urimur, Non præter solitum leves.

20

# NOTAS.

¿No es un modo muy delicado de elogiar á un gran militar y a un gran poeta, decir al uno que solo puede ser loado dignamente por el otro? Pero la delicadeza del elogio de Agripa y de Vario no es el único mérito de esta pieza. Su autor, pretendiéndose incapaz de celebrar los grandes hechos, inmortalizados por el cantor de la eólera de Aquiles y de los viages de Ulises, y bosquejando al mismo tiempo con su acostumbrada maestría los retratos de algunos de los personages que figuran en aquellos poemas magnificos, ha probado que puede un poeta, haciendo la enumeración de objetos, cuya sublimidad justifique la desconfianza de desempeñarlos, elevarse á la altura de estos objetos mismos, y adquirir á un tiempo la palma del ingenio y de la modestia.

V. 1. Vario... Lucio Vario fue un ilustre poeta épico y dramático, cuyo ingenio no ensalzaron solo durante su vida sus contemporáneos Horacio y Virgilio, sino mas tarde el gran preceptista Quintiliano, el cáustico epigramatista Marcial, y mas tarde aun, los gramáticos Aeron y Porfirio. Para calcular la opinion de que gozaba Vario bastará recordar el hecho de que ya hablé en la nota al verso sesto de la oda tercera, de que el y Tucca fueron los encargados de la revision de la Encida, y que á ellos debió el mundo literario los placeres que en él difundieron por tantos siglos las sublimes inspiraciones del cantor de Encas. Vario hizo á Horacio servicios distin-

Ya contra mi costumbre. Mi pecho abrase del amor el fuego. Ya de tal pesadumbre Libre me mire; yo banquetes, juego Y divertidas riñas Cantaré de mancebos y de niñas.

guidos, y entre otros el de recomendarle eficazmente á Mecenas, de quien era íntimo amigo.

V. 2. Mæonii carminis alite... es decir, «cisne del poema meonio,» esto es, «el que canta como el hijo de Meou, o lo que es lo mismo, « el rival de Homero, » pues este insigne poeta era segun algunos, hijo de Meon. Segun otros se le dió el epiteto de Meonio, por haber nacido en Meonia, provincia del reino de Lidia, ó acaso en la ciudad del mismo nombre, situada al pié del monte Tmolo, y á las inmediaciones del famoso Meandro. Las opiniones divergentes y contradictorias de los escritores antiguos sobre la familia de Homero, y sobre el lugar de su nacimiento, no permiten dar la preferencia à ninguno de los dos orígenes que se señalan al epiteto que da aqui Horacio al autor de la Iliada y la Odisea. Horacio dice que para cantar las alabanzas de Agripa. no se necesita menos que la trompa de un Vario, el único entre los poetas latinos, digno de ser comparado al príncipe de los poetas griegos.

V. 5. Navibus aut equis... Alude á las gloriosas es-

pediciones terrestres y marítimas de Agripa.

V. 5. Agrippa... Marco Vipsanio Agripa fue uno de los hombres mas ilustres de su tiempo. Crióse con Octavio, se asoció despues de algunas vacilaciones á su fortuna, subyugó una parte de las Galias que se habia rebelado, destruyó en una gran batalla naval la escuadra de Sexto Pompeyo, y anunció asi la gloria de que debia cubrirse en Accio, cuya victoria fue particularmente debida á la habilidad de sus maniobras. A pesar de la lealtad y

del celo con que había servido á Octavio, le aconsejó renunciar al poder supremo que se le habia conferido, y restablecer la república; y aunque el heredero de César prefirió á esta desinteresada opinion la no menos desinteresada de Mecenas, que le aconsejó lo contrario, no por eso perdió Agripa la confianza del nuevo emperador. que le dispensó sucesivamente las mas altas distinciones, hasta nombrarle gobernador de Roma, y casarle con su hija Julia. Enviado despues á España, domó Agripa á los cántabros, renunció los honores del triunfo que le decretó el Senado, y con tan raro acto de desprendimiento se afirmó de manera en el favor de Augusto, que este llegó casi á partir con él el poder supremo. En 742, de vuelta de una espedicion á Oriente, cayó gravemente enfermo en Campania, y Augusto marchó de Roma al punto á prodigarle nuevas atenciones. Encontróle muerto, y entonces mandó trasladar su cadáver à la capital, y enterrarle en su propio mausoleo, y aun se encargó de pronunciar su oracion fúnebre. El hecho mas notable de la vida de Agripa, fue que habiendo dividido coa Mecenas la influncia y el poder durante mas de veinte años, jamás alteró una sola desavenencia las relaciones de aquellos dos importantes personages, circunstancia que los recomienda tanto á ellos, como al príncipe á guien servian.

V. 5 y 6. Gravem Pelidæ stomachum... «La funesta ira del hijo de Peleo ,» es la traduccion literal. Sabido es que este hijo de Peleo era Aquiles, y que la ira ó cólera á que aquí se alude, y que provino de la injuria que le hizo Agamenon, adjudicândose una hermosa esclava que habia hecho Aquiles en la toma de Lirneso, constituye el argumento del magnífico poema, intitulado la Iliada. Horacio, diciendo «yo no soy capaz ni de cantar las proezas que tú hiciste en las campañas de mar y tierra, ni la ira fatal del hijo de Peleo, ni las correrías marítimas de Ulises,» asimiló y equiparó las grandes acciones del yerno de Augusto á las de los dos caudillos griegos inmortalizados por Homero, y declaró ser igualmente dificil elevarse á la altura de las unas y de las otras.

Por lo demas, Aquiles, hijo de Peleo, rey de Tesalia, era, segun las antiguas tradiciones, un invencible
paladin, de cuya cooperacion habian hecho los destinos
dependiente la toma de Troya. La mitología le hizo invulnerable, por virtud de las aguas de la laguna Estigia,
en la cual se contaha que apenas nacido, le habia bañado
su madre Tetis. Como al fin murió de un flechazo, y
este accidente destruiz su reputacion de invulnerabilidad,
se supuso para salvarla, que solo quedó vulnerable la parte
del cuerpo del héroe, que por tenerla asida su madre al
tiempo de la inmersion, no habia podido mojarse en el
agua misteriosa; y esta parte era el talon, donde fue en
efecto herido el valiente manceho.

V. 7. Duplicis Ulyssei... « Del astuto ó sagaz Ulises » Las aventuras de este caudillo, que volviendo de Troya á Itaca, luchó por muchó tiempo con las tempestades y todo género de peligros, forman el argumento de la Odisea, como el de la Iliada la cólera de Aquiles. Horacio recuerda en dos solos versos los dos grandes poemas de Homero, con quien antes habia comparado a Vario: v declarándose incapaz de tratar tan altos argumentos, se reconoce inferior á la vez al poeta griego y al latino. Por lo demas, Ulises, rey de Itaca, temia, como Aquiles, ir al sitio de Troya; pero obligado á ello, quiso arrastrar tras sí al mancebo tesalo, à quien encontró y descubrió disfrazado de muger, en la córte de Licomedes. Reunidos al rededor de los muros de la capital de la Frigia los caudillos griegos, Ulises contribuyó à sus triunfos, no solo por su valor, sino por su prudencia y su sagacidad; y todavía mas por la audacia con que se encerró en el famoso caballo de madera, que introducido en la ciudad. decidió al fin su ruina. Ya hablaré de otras de sus aventuras, á medida que Horacio aluda á ellas.

V. 8. Pelopis domum... Esta familia fue célebre en la antigüedad por sus atrocidades y sus desgracias. Pelope fue hijo de Tántalo, y padre de Tiestes y de Atreo. Este lo fue de Agamenon, con cuyo nombre estan enlazados los de Egisto, Clitemnestra y Orestes, de cuyos fatales destinos tendré ocasion de tratar sucesivamente. Por ahora

diré solo que *Pelope*, destinado por su antropófago padre á servir de alimento á los dioses, reunidos por él en un banquete, salvó su vida por el favor de ellos, y fundó un reino en Grecia, que se llamó el *Peloponeso*.

V. 9. Tenues grandia... Hé aqui unidas las dos palabras que forman la contraposicion, como fragilem truci en la oda tercera: véanse sus notas. Musa potens imbellis

lyræ, forma otra antitesis en el verso siguiente.

V. 11. Laudes egregii Cæsaris et tuas... Parece que ponderada la dificultad de elevarse à la altura de los objetos cantados por Homero, y proclamada la idea de que solo Vario era capaz de un esfuerzo semejante, no tenia Horacio porque declararse nuevamente inhábil para cantar las alabanzas de Augusto y de Agripa, ni por que volver á hablar, como lo hace despues, de algunos de los sucesos contenidos en la Iliada. Como procediendo contra esta indicacion, Horacio habria cometido una falta, en que no es de suponer que incurriera, dirigiendo versos al hombre mas ilustre de Roma, no es temerario suponer que quiso el poeta establecer alguna semejanza entre Agripa y otro de los grandes generales de su tiempo, y Aquiles y otros de los héroes griegos que figuraron en la guerra troyana. El padre Sanadon columbró cierta analogía entre Agripa, rehusando durante algun tiempo decidirse por Antonio ni por Octavio, y Aquiles retirándose despechado á sus naves, por resentimientos del ultrage que le habia hecho el géfe de los griegos. El docto jesuita añade, que diciendo Horacio, « no canto à Aquiles ni à Ulises, porque no tengo bastante fuerza para cantar à Agripa ni á Augusto,» su espresion encerraba ó una alegoría, ó un concepto ininteligible.

V. 13. Martem... Marte, dios de la guerra, hace un papel importante en la Iliada, en la cual se presenta armado cen una coraza de bronce, como aqui cubierto con una cota de diamante. Marte era en la antigüedad la personificacion del valor, asi como Júpiter la del poder, y Venus la de la hermosura. La mitología, haciéndole hijo de Júpiter y de Juno, dió á entender que el valor era una cualidad que solo podian trasmitir las dos mayores divinida-

des del Olimpo; y divina debian considerarla en efecto los que solo por ella podian distinguirse en las lides sangrientas que los rústicos habitantes del mundo primitivo estaban frecuentemente obligados á acometer. Claro era que el dios de la guerra debia ser particularmente adorado de los pueblos guerreros, y á Marte se erigieron por consiguiente muchos templos en la Tracia, la Escitia y la Grecia. Roma le adoró particularmente por suponerle padre de Rómulo; y como para fundar una ciudad, que á la vuelta de pocos siglos debia ser la capital del mundo, era el valor el primer elemento de éxito, y la primera prenda por tanto que debia poseer el fundador, nada era mas natural que suponerle hijo del tipo de aquella alta cualidad. En honor de Marte se dió el nombre de marzo al primer mes del antiguo año romano.

V. 14. Merionem... Merion figura tambien noblemente en la Iliada, cuyo autor le proclamó igual á Marte por el valor. Era cochero de Idomeneo, rey de Creta, y ya se comprende la habilidad y la audacia que se necesitaba para dirigir caballos y guiar carros, en medio de combates tan encarnizados, en los cuales acosaban por todas partes á los combatientes espesas nubes de flechas

y de otras especies de proyectiles.

V. 15. Tydiden... Diomedes, rey de Etolia, hijo de Tideo y de Deifile. Sus proezas en los campos de Troya le hicieron mirar como el mas valiente de los adalides griegos, despues de Aquiles y de Ayax el Telamonio. Homero le representó en la Iliada como el favorito de Palas, y Horacio tiene cuidado de recordar aqui esta circunstancia, á favor de la cual, no solo combatió cuerpo á cuerpo con Hector y con Eneas, sino que hirió al mismo Marte, y aun á Venus, que peleaban en las filas de Priamo. Destruida la residencia de este monarca. Diomedes volvió á su patria, donde supo que su muger le preparaba una suerte igual á la que reservaba en Argos Clitempestra al caudillo de la espedicion contra Trova, y despechado, dejó su pais, y fue á establecerse en las costas de la Apulia. Despues de su muerte se le erigió sin templo en las orillas del Timavo.

V. 17. Nos convivia... La traduccion literal es, eyo canto libre de amor (vacut) los convites y las riñas de las doncellas, que esgrimen contra sus amantes sus uñas cortadas, ó el amor que me abrasa, cuando dejo contra mi costumbre de ser inconstante y ligero. El órden gramatical del periodo latino es pues, nos va-

# ODE VII.

### AD MUNATIUM PLANCUM.

- Laudabunt alii claram Rhodon, aut Mitylenen, Aut Ephesum, bimarisve Corinthi
- Mœnia, vel Baccho Thebas, vel Apolline Delphos Insignes, aut Thessala Tempe.
- Sunt quibus unum opus est intactæ Palladis urbem 5 Carmine perpetuo celebrare, et
- Undique decerptam fronti præponere olivam. Plurimus in Junonis honorem
- Aptum dicit equis Argos, ditesque Mycenas.

  Me nec tam patiens Lacedæmon, 10
- Nec tam Larissæ percussit campus opimæ, Quam domus Albuneæ resonantis,
- ræceps Anio, et Tiburni lucus, et uda Mobilibus pomaria rivis.

cui cantamus prælia virginum acrium in juvenes sectis unguibus, sive quid urimur, non leves præter solitum. Por lo demas, la espresion sectis unguibus, determina la naturaleza de estas riñas, que se pueden calificar con el nombre de juegos; pues ¿qué riñas son las de aquellas que se cortan las uñas para aragar?

### ODA VII.

# A PLANCO.

Sobre dos mares á Corinto alzada Otros celebren, á Efeso, ó á Rodas, O ennoblecidas por Apolo y Baco Delfos y Tebas.

Unos á Tempe ó la alta Mitilene; Otros el fuego del bridon argivo, En honra á Juno, y tu loor entonan, Rica Micenas.

Al noble pueblo de la casta Palas Otro consagra duradero canto, Y de la oliva que do quiera coge Ciñe su frente.

Jamás empero ni el Lacon sufrido, Ni de Larisa las lozanas vegas, Cual el murmullo de la Albunea gruta Me deleitaron.

Y de Tiburto los sombríos bosques,
 Y despeñado el Anio vagaroso,
 Y el sesgo arroyo que el vergel opimo
 Bulle bañando.

| Albus | ut  | obscuro | deterget | nubila   | cœlo   | 15 |
|-------|-----|---------|----------|----------|--------|----|
|       | Sæp | e Notus | , neque  | parturit | imbres |    |

- Perpetuò, sic tu sapiens finire memento Tristitiam, vitæque labores
- Molli, Plance, mero; seu te fulgentia signis

  Castra tenent, seu densa tenebit 20
- Tiburis umbra tui. Teucer Salamina patremque Cum fugeret, tamen uda Lyæo
- Tempora populea fertur vinxisse corona, Sic tristes affatus amicos.
- Quò nos cumque feret melior fortuna parente, 25 Ibimus, 6 socii, comitesque:
- Nil desperandum Teucro duce, et auspice Teucro; Certus enîm promisit Apollo,
- Ambiguam tellure novâ Salamina futuram.

  O fortes , pejoraque passi 30
- Mecum sæpe viri, nunc vino pellite curas: Cras ingens iterabimus æquor.

Ora pues, Planco, en los reales mores, Do alzada brilla la romana enseña, O de tu ameno Tívoli la sombra Plácida goces;

Como los aires ábrego lluvioso
A veces limpia de agrupadas nubes,
Cuerdo disipa con el dulce vino
Dura zozobra.

Fama es que huyendo Teucro valeroso Del cruel padre y de la patria cara, Su altiva frente humedeció con nectar Grato á Lieo.

De álamo blanco con gentil guirnalda Cíñela luego, y « compañeros, vamos

- » Donde nos llama próspera fortuna, » Dice sereno.
- « No cual mi padre mostraráse impía;
- » Nada os abata cuando os guia Ténero,
- » Nada os abata cuando auspicios gratos» Él asegura;
- » Y nos promete el infalible Apolo
- » En nueva tierra nueva Salamina.
- » Vosotros todos, que conmigo un dia,
  - » Claros varones.
- \* Riesgos mayores á arrostrar bastasteis,
- » Hoy los cuidados desterrad con vino:
- » Mañana, amigos, nuestra armada al hondo
  - » Piélago torne. »

# NOTAS.

Algunos manuscritos que vieron Escalígero y Heinsio presentaban esta pieza dividida en dos, de las cuales la primera que acababa en el verso Mobilibus pomaria rivis, tenia todas las apariencias de un fragmento. En el argumento de una y otra nada hay de comun en efecto; en la una declara el poeta preferir un sitio delicioso de Italia à las mas afamades ciudades del Asia menor y de la Grecia; en la otra, aconseja á un amigo que esperimentaba ó temia alguna desgracia, ahogar en vino sus pesares ó sus temores. El padre Sanadon observa que uniendo las dos piezas. no solo habria incoherencia en las ideas, sino que resultarian ademas las repeticiones desagradables de perpetuò parturit despues de perpetuum carmen, y de uda tempora despues de uda pomaria. Por mi parte puedo decir que en un códice de la escuela de medicina de Mompelier, encontré las dos piezas divididas, y que la heterogeneidad de las partes hace muy verosimil la opinion de que los gramáticos las reunieron, al ver que en la primera no se completaba el concepto, y que la siguiente estaba escrita en el mismo metro.

He aqui la primera traduccion que hice de esta pieza.

A Mitilene ó Rodas celebrada
Otro cante, ó los muros de Corinto
De dos mares bañada;
De Efeso la hermosura,
A Delfos por Apolo ennoblecida,
Tebas, pátria de Baco esclarecida;
De Tenipe la amenura,
Que deleite respira,
Otros celebren con sonante lira.
De la casta Minerva enardecido

Aquel la alta ciudad en himno ensalza Jamás interrumpido. Y su frente de oliva Que coge por do quier, ledo corona. Este en loor de Juno el canto entona. Y de la vegua argiva La gallardía brava. O de Micenas la riqueza alaba.

Jamás empero ni el lacon paciente. Ni la vega placióme de Larisa, Cual de la Albúnea fuente El cristal sonoroso, Y del Anio entre rocas escarpadas Las espumantes ondas despeñadas. Y Tívoli sombroso, Y sus frutas, sus flores, Que mil arroyos riegan bullidores.

Ora pues en los reales, donde alzada El águila de Roma, Planco, brilla, O en la umbrosa morada De Tívoli habitares: Cual de pubes el austro limpia al cielo, Y no siempre de lluvia inunda al suelo. Trabajos y pesares De este suelo mezquino. Cuerdo disipa con el dulce vino.

De su pátris y su padre Teucro huía; Y en vino ramos de álamo mojando, Con que su sien ceñia, Hablára asi. « Mi huella

- » Seguid, ó compañeros denodados,
- » Seguid do guien los felices hados,
- » Que no será mi estrella
- » Como mi padre impía,
- » Ni hay que desesperar, pues Teucro os guia. » Y el infalible Apolo me ofreciera
- » Nueva pátria en segunda Salamina,
- » Igual á la primera.
- Vosotros que corrido

- » Habeis conmigo por peligro tanto,
- » No en menor riesgo ocúpeos el espanto:
- » Lance el vino encendido
- » El miedo congojoso,
- » Y tornemos mañana al mar undoso. »

V. 1. Rhodon... Rodas, famosa isla del Asia menor Llamose primero Ophiusa, á causa de la multitud de ser pientes que en ella habia; despues Stadia, por su figura prolongada como el estadio de los atletas; despues Telchinia, por haberse establecido allí una colonia de Telchinios, salidos de la isla de Creta. Concluida la guerra de Troya, pasó á aquel pais un bijo de Hércules, que fundó varios pueblos, de los cuales se formó mas tarde la ciudad de Rodas, capital del territorio, que dió su nombre á la isla toda, y que lo tomó, ya del Rhodos griego (rosa), va de una Ninfa asi llamada. Rodas se hizo célebre en seguida por su comercio, por la magnificencia de sus edificios, y sobre todo, por una estátua colosal de Apolo, de setenta codos de altura, y ocho mil quintales de peso, y cuyos pies estaban colocados sobre dos rocas que hay á la entrada del puerto. Esta antigua maravilla fue destruida por un temblor de tierra, sobre doscientos veinte años antes de la era cristiana. Los escombros se quedaron allí amontonados durante siglos; y en el sétimo de la misma era se pretende que se emplearon miles de camellos para retirarlos. Rodas fue patria del astrónomo Hiparco, de Cleóbulo, uno de los siete sábios de Grecia, y de otros muchos hombres ilustres.

Mitylenen... Rica y populosa capital de la isla de Lesbos, en el Archipiélago. Epicuro abrió, siendo jóven, una escuela en Mittlene, y la ciudad fue sobre todo célebre por haber sido patria de Alceo y de Safo.

V. 2. Ephesum... Efeso, durante mucho tiempo la mas famosa ciudad del Asia menor, debió particularmente su celebridad à un suntuoso templo de Diana, à cuya fundacion habian contribuido con cuantiosos y espléndidos dones las ciudades todas de aquella parte del Asia. Incendióla un malvado llamado Erostrato, con el solo fin, segun

confesó en el tormento, de hacer inmortal su nombre; y lo consiguió, à pesar del decreto que prohibió que sa le nombrase. Pocos años despues restableció Alejandro Magno aquel monumento, que un terremoto hundió en seguida con la ciudad toda, que acabó de desaparecer cuando Lisímaco, uno de los sucesores de Alejandro, fundó una nuava, á corta distancia de la primera. La nueva desapareció tambien como la antigua, y sus ruinas se ven aun cerca de la aldea de Aiasoluk, á quince leguas de Esmirna. Efeso fue patria del filósofo Heráclito, y del célebre pintor Parrasio.

Bimaris Corinthi... Corinto fue una ciudad magnifica de la Grecia, fundada mil trescientos años antes de J. C., y destruida sobre once siglos despues de su fundacion, por el cónsul romano Mummio, que bizo pasar los hombres á cuchillo, vender las mugeres y los niños, incendiar los edificios, y demoler las murallas. Ochenta años despues de esta catástrofe mandó reedificarlas Julio César; pero no volvió la ciudad á adquirir su antiguo esplendor. Hoy el pueblo que lleva este nombre, no tiene cierta nombradía, sino porque alimenta con sus pasas un pequeño comercio. Horacio dió á la ciudad la calificacion de bimaris, por estar situada sobre un istmo, que se puede decir que separa el mar jónico del Archipiélago. El istmo se llamó Hexamili, es decir, seis millas, porque en efecto tiene esta anchura.

V. 3. Baccho Thebas... La asociación de estas dos palabras indica que la Tebas de que aqui se habla, es la antigua capital de Beocia, patria de Baco, situada sobre el rio Ismeno, á doce leguas de Atenas. La mitología cuenta que Anfion levantó al son de su lira las murallas de Tebas; lo cual no significa sino que aquel personage civilizó por la dulzura de sus costumbres y la moralidad de sus cantos, á los habitantes del territorio, y los reunió en un recinto, que llegó á convertirse con el tiempo en una opulenta ciudad. Destruyóla Alejandro el Grande, que despues de incendiar las casas, repartió las tierras entre sus soldados, y vendió los habitantes en subasta, no respetando mas que la morada de Píndaro, y á los des-

cendientes del mismo poeta tebano. Hoy el lugarejo fundado sobre las ruinas de aquella capital se llama *Thiva*. Hubo otra *Tebas* célebre en Egipto. Distinguíanse las dos cludades por denominaciones tomadas del número de puertas que eada una de ellas contaba; y siendo ciento las de la *Tebas* de Egipto, y siete las de la *Tebas* de Beocia, se designaba esta por la calificacion de *Heptapile*, y la otra por la de *Hecatompile*.

Delphos... Ciudad situada al pie de una dé las colinas del Parnaso, á veinte leguas de Tebas de Beocia, fue célebre por el soberbio templo de Apolo, cuyos oráculos miró el paganismo como infalibles. Creíase que la tierra exhalaba vapores proféticos, porque apacentando cabras un pastor en las sinuosidades del terreno donde se fundó el templo, le acometió un aire frio, que sin duda le ocasionó una convulsion, en la cual articuló ideas, que casualmente justificadas por el éxito, se miraron despues como profecías. Pronunciaba los oráculos del dios una muger inspirada, que se llamó Pitta ó Pitonisa, porque la tripode sobre que se sentaba, estaba cubierta con la piel de la serpiente Piton, reptil monstruoso, que engendrado del fango de que dejó cubierta la tierra el diluvio. fue muerto por Apolo. Ocupa hoy el lugar de la antigua Delfos la miserable aldea de Castri,

V. 4. Tessala Tempe... La Tessila era el nombre de un territorio de Grecia entre la Macedonia y la Acaya. Dividiase en Pelasgiotida, Phtiotida, etc., nombres que habian dado á las respectivas subdivisiones sus primeros pobladores. De un ramal del Pindo salia el rio Peneo (hoy Salampria), que corria entre los moutes Olimpo y Osa, por medio de un valle llamado Tempe, largo de mas de una legua, estrecho, pero amenísimo, y sombreado de árboles corpulentos.

V. 5. Palladis urbem... Atenas. Por los años de 1584 antes de J. C., pasó un egipcio ilamado Cécrope á la Grecia, donde no existia entonces elemento alguno de civilizacion. Auxiliado de los colonos y artesanos que le acompañaban, atrajo el egipcio los salvages diseminados en los bosques, y los reunió en poblaciones que formó

al efecto. De ellas fue la principal Atenas, à la cual dió Cécrope este nombre en honor de Minerva, que en el canton de Egipto de donde él procedia, era venerada con el nombre de Athene. El fundador de la ciudad v de las pequeñas poblaciones que agrupó en sus ruedos, debia ser el primer soberano, y Cécrope lo fue en efecto dei territorio à que se dió despues el nombre de Atica, por el motivo que indiqué en una de las notas al verso sesto de la oda tercera. El nuevo rey dió leyes al nuevo pueblo; estableció el culto de los dioses, y particularmente el de Minerva; introdujo con el cultivo de otras plantas, el del olivo, que consagró à esta divinidad, y puso en sin los cimientos de la gloria á que debia elevarse su ciudad andaudo el tiempo. La mitología, echando despues sobre estos sucesos el velo de la alegoría. supuso que erigida Atenas, habian Minerva y Neptuno sostenido una contienda, sobre cual de las dos divinidades le daria su nombre, y que los dioses decidieron que perteneceria esta gloria al que hiciese á los habitantes un presente mas útil. Neptuno hirio la tierra con su trideute, y al instante se vió salir de sus senos un potro fogoso que se estimó el emblema de la guerra. Minerva tocó despues el suelo con su pica, y brotó de él un olivo que desde luego se hizo el símbolo de la paz. porque lo era de la abundancia. En esta mitológica version del becho histórico, yemos conservada la enseñanza que de este último se desprendia, y consagrada la preferencia que en las contiendas de los dioses, como en las de los hombres, merece en definitiva el que mas beneficios proporcione á la especie humana. La relacion de la aventura, de que segun la fábula resultó la consagracion de Atenas á Minerva, contiene ó envuelve la deificacion del que hizo á los habitantes del Atica el bien inapreciable de la introduccion de un cultivo, que debia ser en su territorio un elemento poderoso de prosperidad y ventura. ¿ No merecea estudiarse fábulas que contienen tales enseñanzas?

V. 6. Carmine perpetuo celebrare... Es decir, « que no hacen versos sino en elogio de Atenas, » ó «que co-

lebran siempre á Atenas en sus versos. » Esta esplicacion seria inútil, si muchos comentadores no hubieran dado otra inteligencia á este pasage, y citado para justificaria, las palabras carmen perpetuum, empleadas en diferente sentido por otros autores.

V. 7. Decerptam fronti... Tal fue la leccion de manuscritos y ediciones hasta Erasmo, que no se sabe porque, sustituyó decerptæ frondi. Esta variante, que me contentaré con llamar inútil, se introdujo despues en gran número de ediciones.

V. 8. In Junonis honorem... Juno, hermana de Júpiter, é hija por consiguiente del Tiempo y de la Tierra. fue adorada como su madre, á quien bajo diferentes nombres tributó desde luego el género humano los homenages que no podia menos de rendir á la que llamaba su madre comun. La denominacion de aérea, que se dió à su hija Juno, revela que al principio fue esta divinidad la personificacion del aire; y á esto aludia sin duda la ingeniosa ficcion de que fue la misma diosa la que indicó à los hombres la necesidad de vestirse, o lo que es lo mismo, la que les indujo á preservarse de lo que podia haber de dañoso en las influencias habitualmente benéficas de aquel elemento. La mitología hizo á Juno esposa de Júpiter, y no sin razon, pues el árbitro del mundo no podia tener por compañera sino una divinidad coetánea, y de un origen figurado ó simbólico como el suvo. El pavo real, llamado el rey de las aves á causa de la hermosura de su cola, fue á veces el emblema de esta diosa, como de Júpiter el águila, llamada reina de las aves á causa de la altura de su vuelo, y de su superioridad sobre todos los individuos de la familia alada. Juno dividia el poder con su esposo y hermano, y tuvo casi tantos templos como él. En ellos se la adoraba como reina del aire, diosa de la limpieza ó el aseo, y protectora de las mugeres castas; y por esto se prohibia entrar en algunos de sus templos á las que no gozaban de buena reputacion.

V. 9. Argos... Antigua capital de la Argólida, situada á la márgen del rio Inaco, á veinte y una leguas de Es-

parta, fue fundada por Inaco, sobre mil ochociencos cincuenta años antes de la era cristiana, y se hizo célebre por los hermosos caballos que se criaban en sus pingües praderas. Argos, cuarto rey de la Argólida, dió su nombre á la ciudad, que mas tarde adquirió gran reputacion por la circunstancia de haber recaido en su monarca Agamenon el mando de la espedicion de Trova.

Mycenas... Antigua ciudad, á tres leguas de Argos, y capital durante mucho tiempo de un reino distinto. Fue fundada sobre treinta años antes que Argos, por Perseo, hijo de Júpiter y Danae, y destruida despues de seis siglos de existencia, en términos de que en tiempo de Estrabon no quedaba ya de ella el menor vestigio. Micenas y Argos eran dos ciudades que Juno llamaba suyas, por el culto que allí, se le daba.

V. 10. Lacedæmon... Lacedemonia, capital de la La. conia, y una de las mas famosas ciudades de Grecia: llamose primero Esparta, del nombre de la esposa de su fundador Lacedemon, y despues Lacedemonia, del nombre de este príncipe. Algunos llamaron Esparta la ciudad, y Lacedemonia el reino de que era capital. La mitología hizo i Lacedemon hijo de Júpiter, con lo cual le designó desde luego como un hombre superior, pues solo á los de esta categoría daba ella tan elevado orígen. Su muger fue Esparta, hija del Eurotas; con lo cual se quiso decir que aquella princesa era de lo mas ilustre del pais, pues va se sabe que á las personas de esta clase se les daba por padres el rio que fecundaba el territorio, ó el mar que lo ceñia; y se sabe asimismo que Eurotas era el nombre del rio que rodeaba la ciudad de Esparta, en términos de darle la forma de una península. Lacedemon erigió un templo à las Gracias, é introdujo su culto en la Laconia; lo cual quiere decir, que fue el primero que derramó gérmenes de civilizacion en aquel territorio, mandado siglos antes por un tal Lelex, que fue su primer rey, y á quien la mitología hizo hijo de la Tierra, sin duda para denotar la pujanza que en el orígen de las sociedades debian mostrar los que se ponian á la cabeza de los salvages que las componian. Hoy se llama Paleocori

la aldebuela que existe cerca de las ruinas de Esparta, à una legua de Misitra.

V. 11. Larissæ... Larisa, ciudad de Tesalia, sobre

el Peneo, afamada por sus fértiles praderas.

V. 12. Domus Albunez quiere decir « la gruta ó el santuario de Albunea; » esto es, el orígen, el manantial de una fuente llamada Albunea, cerca de Tívoli. Se pretende que hubo una Ninfa del mismo nombre, que era la divinidad que presidia al manantial.

V. 13. Anio... Este rio, que separaba la antigua Sabinia del Lacio, forma una hermosa cascada cerca de Tívoli, y desagua en el Tiber, mas arriba de Roma. Dícese que Anio, rey de los etruscos, que desesperado se arrojó á sus aguas, le dió su nombre.

Tiburni lucus... El bosque de Tibur. Tibur era una ciudad del país de los sabinos, fundada sobre el rio Anio por Tiburto, Corax y Catilo, hijos de un Anfiarao, de quien hablaré mas adelante. La ciudad se llama hoy Tivoli, y el rio Teveron.

V. 14. Mobilibus pomaria rivis... Es un verso delicioso, y que hacia esperar en la parte que se ha perdido de
la oda, una pintura completa de aquellos parages encantadores. Y já qué hacer el poeta una brillante enumeracion
de las mas famosas ciudades de la Grecia en ouce versos,
para decir en tres que las cascadas del Teveron le agradaban mas que todas ellas, y mudando despues de propósito, exhortar á Planco á que disipase con el vino las inquietudes? Cuando se puede creer verosimilmente que este
no es sino un fragmento, no hay para que atormentarse
en encadenar sus pensamientos con los de la pieza siguiente, ni en justificar las trausiciones.

V. 15. Albus ut obscuro... La comparacion es elegante v graciosa.

Deterget... Del verbo detergeo. Otros leen detergit de detergo.

V. 16. Neque parturit imbres. En otro tiempo juzgué yo poco favorablemente de esta espresion, que sospeché empleada con el solo objeto de formar una contraposicion entre sæpe y perpetuo; pero reflexionando mas detenidamente.

hallé que envolvia un pensamiento oportuno, y propio para completar la comparacion. El poeta dice nasi como el viento del mediodia, que por lo comun ocasiona lluvias, limpia alguna vez de nubes el cielo, asi tu debes cuidar de ahuyentar las nubes de tu alma etc.» Yo he creido que con el epiteto lluvioso aplicado al ábrego, noto ó viente del mediodia, se espresa convenientemente la idea contenida en la frase que comento.

V. 17. Perpetuó.... El mayor número de manuscritos y de impresos lee perpétuos; pero como este epiteto presentaria una idea falsa, dando á entender que un viento era capaz de ocasionar lluvias perpétuas, y por otra parte un buen número de escelentes códices nos ha conservado el adverbio, yo no he tenido reparo en preferirlo al adjetivo.

Ste tu sapiens... Sapiens no es aqui, como supuso erróneamente un biógrafo de Planco, un elogio, sino una hipótesis, y solo significa si tienes juicio, si eres cuerdo, como el sapias del verso sesto de la oda undécima.

Finire memento... Los intérpretes de Horacio calificaron de epicúreo, y poco menos que inmoral, el consejo que el da aqui á Planco, de ahogar en vino la tristeza y las inquietudes. Igual juicio formaron de la aplicacion que hizo del mismo remedio á muchos de sus amigos á quienes afligian pesares; y lo general de esta opinion me obliga á entrar en algunas esplicaciones sobre el verdadero sentido de este consejo, que hemos de ver repetido frecuentemente. Epicuro, fundador de una escuela filosófica de Atenas, habia proclamado el princípio absoluto de que «la felicidad consistia en el deleite. » Aunque la pureza de costumbres del profesor, el método de vida á que sugetaba á sus discípules, y el conjunto de sus doctrinas circunscribian la esfera del delette, haciéndole consentir en la calma del espíritu y en la represion de las pasiones, los estóicos que profesaban sobre la virtud opiniones exageradas, se aplicaron á combatir y desacreditar la máxima fundamental de Epicuro, y empeñaron con sus sectarios una lucha encarnizada. Resultó de ella lo que de contiendas semejantes resulta siempre, esto es, que las respectivas doctrinas se

alteraron: que entre los que las profesaban idénticas, se introdujeron divergencias importantes; y que en fin se formaron sectas, que poco á poco hicieron desaparecer, sino las huellas de los dogmas cardinales de las escuelas primitivas, á lo menos, la unidad del sistema de sus fundadores. Pervirtióse pues la doctrina moral de Epicuro, y combinándola con las consecuencias que se sacaron de las absurdas teorias físicas que él profesaba, se proclamó como base de la filosofía de su escuela, que «la felicidad consistia en los placeres de los sentidos. » Los comentadores de Horacio pretendieron que él procedia en conformidad de esta errónea y funesta máxima, cuando escitaba á sus amigos á divertirse y regalarse; y aquella suposicion pasó entre los intérpretes como una verdad incontrovertible. En cuanto á mi, yo no recuerdo que escuela alguna filosófica hava proclamado la doctrina del sensualismo grosero y brutal, y aun entre los que pervirtieron la moral de Epicuro. ninguno dejó de poner mas ó menos restricciones al goce de los placeres sensuales. A nadie por otra parte podia hacerse con menos razon el cargo de profesar los principios del epicureismo pervertido, que al poeta que con tanta frecuencia señaló, en la paz del alma y en la represion de las pasiones, el primer elemento de la felicidad. Nada prueban contra esta asercion las escitaciones que para entregarse á otra clase de placeres, hizo tal vez Horacio á alguno de sus amigos, pues entre ellos debia haber necesariamente muchos, à quienes no permitiese su situacion particular oir las máximas austeras de una moral elevada, y á quienes importaba por tanto suministrar en la desgracia consuelos de otra clase. Exhortarlos á distraerse ó regocijarse, era lo que haria seguramente un médico hábil, v lo que debia hacer con mas razon un amigo indulgente y benévolo. Y ¿qué distracciones ó regocijos mas inocentes, que los de la mesa, del campo, de la música, y los demas que Horacio aconsejó alguna vez? ¿ No se celebraron siempre con banquetes y festines todos los succesos felices? ¿ No se celebran aun hoy con las mismas demostraciones, las victorias obtenidas en la guerra. las ventajas alcanzadas en la paz, los acontecimientos

prósperos de la vida de las naciones, como los de la vida de las familias? ¿Y no seria lícito exhortar á un amigo desgraciado á que mitigase sus penas por los mismos medios que los afortunados emplean para congratularse en su ventura? ¿Mereceria el que asi procediese el cargo de relajado epicúreo? Yo no lo creo.

V. 19. Plance.... Lucio Munacio Planco nació nueve años antes que Horació, y militó con gloria en Africa y en las Galias. Despues de la muerte de César tomó el partido de la república, y siguió durante algun tiempo los consejos de Ciceron, de quien habia sido discípulo. A poco no obstante se le vió observar una conducta equivoca, y mostrarse sucesivamente amigo y enemigo de los triunviros, llegando unas veces á llamar facineroso á Antonio, y otras á hacerse su cortesano y aun su bufon. Cuando la fortuna abandonó definitivamente al rival de Octavio, Planco se declaró en favor de este, y fue el que tomó la iniciativa en el Senado para que se le confiriene el título de Augusto. Planco murió muy viejo, lieno de honores y dignidades, pero poco apreciado de los numerosos testigos de su conducta inconsecuente y de sus costumbres poco puras.

Seu te fulgentia signis... Planco habia hecho un papel muy importante en las guerras civiles, y sido cónsul durante ellas, y despues; pero mirado casi siempre con desconfianza por sus tergiversaciones, tuvo muchas veces que retirarse á su casa de campo de Tívoli. La ambicion y el temor le trabajaron en la próspera y en la adversa fortuna, y hé aqui porque Horacio establece la alternativa de «ya mores en los reales adornados de nuestras banderas, ya bajo las sombras amenas de tu quinta.» A una y otra situacion cree el poeta aplicable el consejo de entregarse á los placeres, para preservarse de inquietudes y de zozobras.

V. 21. Teucer... Teucro, hijo de Telamon, rey de Salamina, sobresalió en el sitio de Troya por su destreza para tirar flechas. De vuelta de aquella guerra, su padre rehusó recibirle, porque no habia vengado el ultrage que se hizo á su hermano Ayax en no adjudicarle

las armas de Aquites. Teucro pasó de resultas á la isla de Chipre, donde fundó una ciudad, á la cual dió el nombre de la capital del reino de su padre.

Salamina... Isla y ciudad del antiguo Egeo, enfrente de Eleusis, y á ciuco leguas de Atenas. Telamon, padre de Teucro y de Ayax, reinó en aquella isla despues de su suegro Cicreo, tomó parte en la espedicion de los Argonautas, y se distinguió en la primera guerra de Troya, verificada en el reinado anterior al de Priamo. La isla de Salamina (llamada hoy Colourt), se hizo célebre algunos siglos despues de Telamon, por la memorable victoria que en sus aguas ganaron los atenienses, mandados por Temístocles, contra Xerxes, rey de Persia.

V. 22. Lyzo... Sobrenombre de Baco, derivado de un verbo griego que significa desatar, porque el vino desata ó libra el alma de cuidados.

V. 27. Duce et auspice... Es decir, « siendo yo vuestro caudillo y vuestra adivino,» esto es, el encargado de hacer cumplir las obligaciones que impone la religion á todos los que acometen una grande empresa. La primera de estas obligaciones era la de temar los auspicios, es decir, de esplorar la voluntad del cielo sobre el éxito de la operacion; y esto se hacia degollando animales unas veces, y haciendo con sus despojos ciertas ceremonias con las cuales se suponia consultar las entrañas de las victimas, como otras veces se suponia consultar el vuelo

ODE VIII.

AD LYDIAM.

Lydia, dic, per omnes Te Deos oro, Sybarin cur properas amando

de los pájaros, examinando los accidentes é circunstancias del movimiento de sus alas. En estas prácticas no vemos hoy nosotros sino lo que ellas tenian de supersticioso y de absurdo; pero los antiguos las miraban como un homenage que era necesario tributar á la disinidad. antes de empeñarse en negocios de trascendencia, y como un medio de inspirar conflanza sobre su resultado á la multitud fanática y crédula. Asi, los príncipes griegos reunidos para vengar en los campos de Frigia la ofensa hecha á Menelao por un hijo de Prisme, se hicieron acompañar por el famoso adieino Calors, y mucho tiempo dos, pues dieron los romanos gran solemnidad á la operacion de tomar los auspicios, y gran importancia á la corporacion de sacerdotes que con este objeto instituyeron. Tencro pues, ofreciéndose à sus compañeros como su caudillo y su adivino, quiso tranquifizarlos por todos conceptos, es decir, bajo el militar y bajo el religioso; y no era esto último lo menos importante, cuando hablaba á hombres que habian creido ver á los dioses combatir en persona en los campos de Toeva recien destruida.

V. 29. Ambiguam Salamina.... Efectivamente Teucro llegó á Chipre, donde su rey Belo le permitió establecerse, y donde construyó una aneva siudad, que fue capital de su reino. El significado de ambiguam es que « no se distinguiria de la otra, que se equivocaria con ella, que no le cederia en esplendor.»

ODA VIII.

A LIDIA.

Si por todos los númenes Basta que te lo ruegue, Dí, Lidia, ¿ por qué á Sibaris Perder con tu amor quieres? Perdere? cur apricum

Oderit campum, patiens pulveris atque solis?

Cur neque militaris
Inter æquales equitet; Gallica nec lupatis

5

Temperet ora frænis?
Cur timet flavum Tiberim tangere? cur olivum

Sanguine viperino
Cautiùs vitat? neque jam livida gestat armis 10

Brachia, sæpe disco, Sæpe trans finem jaculo nobilis expedito?

Quid latet, ut marinæ Filium dicunt Thetidis, sub lacrymosa Trojæ

Funera, ne virilis 15 Cultus in cædem et Lycias proriperet catervas?

# NOTAS.

No hay quizá pieza alguna de Horacio en que las frases sean tan constantemente poéticas, y las palabras escogidas con tanta atencion, como en esta. No creo que haya ni un levísimo descuido que notar. Fernando de

¿Por qué, pues soles rábidos Sufrir y polvo puede, Del Marcio campo estrépito Y juegos aborrece? ¿ Por qué, cual otros jóvenes, No hace al bridon ardiente El freno tascar áspero Que su rigor modere? ¿Ni la corriente rápida Del turbio Tiber hiende, Y cual dañina víbora. Asi la lucha teme? Ni el disco alla del término Lanza cual otras veces. Ni de sus hombros cárdenos Fúlgidas armas penden? ¿ Por que, en fin, Lidia, escóndese, Bien cual entre mugeres Fama es que el hijo hiciéralo De la marina Tetis; Que el trage viril pávida Temió que le impeliese A los campos ilíacos Y entre las licias huestes?

Harrera la tradujo, y el licenciado Bartolomé Martinez.
V. 2 y 3. Amando perdere.... Ya observé antes que
Horacio gustaba mucho de la antítesis. Es una figura que
usada con inteligencia, produce siempre muy buen efecto.
V. 3 y 4. Apricum campum... El adjetivo apricus

tiene en latin dos significados opuestos, y unos escritores le usaron en el sentido de abrigado, y otros, como
aqui Horacio, en el de abierto ó descubierto por todas
partes. En cuanto al sustantivo campum, usado absolutamente, significaba el campo de Marte, vasto espacio
á las orillas del Tiber, destinado á varios ejercicios gimnásticos, y en ciertos tiempos á las grandes asambleas
del pueblo.

V. 5. Cur neque militaris... Garcilaso en su preciosa oda á la flor de Gnido, dice, traduciendo casi este pasage:

Por tí, como solia, Del áspero caballo mo cocrige La furia y gallardía, Ni con freno le rige, Ni con vivas espuelas ya le affige.

V. 6. Gallica ora... Los romanos apreciaban mucho los caballos de las Galias.

V. 6 y 7. Lupatis frænis..... Bocados asperos como dientes de lobo, dice Servio. La frase temperare Gallica ora lupatis frænis es magnifica.

V. 8. Flavum Tiberim tangere... Cuando los ejercicios del Campo de Marte tenian ya cansados á los jóvenes que tomaban parte en ellos, se lanzeban para descansar, al Tiber vecino, donde se ejercitabas en nadar.

Olivum... Los atletas se untaban con aceite todo su cuerpo, y se cubrian despues con arena muy delgada, para resbalarse de entre las manos de sus competidores.

V. 11. Disco... Llamábase asi un proyectil de piedra ó de metal, de un pié de largo, y seis dedos de grueso por lo comun. Lanzábase segun unos, apretando una correa con que se sujetaba á la mano el instrumento, y segun otros, por el esfuerzo solo de la mano misma; pero siempre de modo que el proyectil describia una curva para llegar al blanco. Para arrojarle necesitaban mucha pujanza y destreza los tiradores, que se llamaban discóbolos.

V. 14. Filium Thetidis... Tetis, madre de Aquiles, fue la que concibió, y ejecutó el proyecto de disfrazarle

de muger, y de ocultarle bajo el nombre de Pirra, en la corte de Licomedes, rey de Sciros. El objeto que se pro. puso la madre en la ocultacion y el disfraz, fue hacerle contraer hábitos mugeriles, é impedirle asi marchar à la guerra de Troya, donde los oráculos habian anunciado que pereceria. Pero habiendo ellos anunciado al mismo tiempo que la ruina de la ciudad dependia de la cooperacion del paladin tesalo, se trató de buscarle, y Ulises se encargó, como ya apunté en otra parte, de esta comision. Desempeñóla, presentando á las damas de la corte de Licomedes, pereion de joyas, entre las cuales hizo poner algunas armas. Sobre estas se arrojó luego Aquiles impelido por sus inclinaciones y su valor, y fue descubierto por ello. Por lo demas, la Tetis, madre de Aquiles, no fue la que veneró la antiguedad como diosa del mar, sino una nieta de esta, y es célebre en la mitología, no solo por haber dado el ser al mas valiente de los caudillos griegos, sino por un suceso notable, ocurrido en el banquete de su hoda, Celebrahase esta en el monte Pelion, con grande aparato, y asistencia de todos los dioses, cuando la Discordia, á quien por olvido no se habia convidado al festin, echó sobre la mesa una manzana con la inscripcion d la mac hermosa, y sembró asi la division entre les divinidades femerines. La necesidad de miramientos con las personas que á ellos tienen derecho, y la facilidad de establecer rivalidades, ó de introducir disensiones entre las personas que no saben sustrarse à les augestiones de la Envidia , o sobreponerse á las ilusiones del amor propio, se revelan en esta fábula á la inteligencia mas limitada.

V. 16. Lycias catervas... La Licia era un reino del Asia menor, atravesedo por el Xanto, y situado al sur de la Frigia y de la Panfilia. Era aquel reine afamado por los esquisitos perfumes que en el se fabricaban, y sus habitantes se distinguian como diestros flecheros. Los licios enviaron a los troyanos tropas auxiliares á las órdenes de Sarpedion y Gianeo. Los que solvevivieron á la destruccion de la ciudad, siguieron á Eneas en su espedicion á Italia, y perecieron en la travesía.

## ODE IX.

#### AD THALIARCHUM.

Vides ut alta stet nive candidum Soracte, nec jam sustineant onus Silvæ laborantes, geluque Flumina constiterint acuto? Dissolve frigus, ligna super foco 5 Largè reponens; atque benigniùs Deprome quadrimum Sabina, O Thaliarche, merum diota. Permitte Divis cætera, qui simul Stravere ventos, æquore fervido 10 Depræliantes, nec cupressi, Nec veteres agitantur orni. Quid sit futurum cras, fuge quærere; et Quem fors dierum cumque dabit, lucro Appone: nec dulces amores 15 Sperne puer, neque tu choreas, Donec virenti canities abest Morosa. Nunc et campus, et areæ, Lenesque sub noctem susurri Composità repetantur horà. 20 Nunc et latentis proditor intimo Gratus puellæ risus ab angulo, Pignusque dereptum lacertis, Aut digito malè pertinaci.

## ODA IX.

### A TALIARCO.

¿Ves del Soracte blanquear la cumbre? ¿Agobiar de las selvas al coloso, De la nieve la inmensa pesadumbre, Y el curso fragoroso Punzante el hielo embarazar al rio? Quema harta leña, y calmarás el frio.

El cántaro de añejo vino llena, Y de los dioses luego el poder obre; Que si su voz los vientos encadena, Que la espuma salobre Encresparon del piélago ferviente, No el olmo ni el ciprés su soplo siente.

Huye inquirir lo que será otro dia; Cada hora, Taliarco, que vivieres Cuéntala por ganancia ó grangería: Mientras que jóven eres, No desdeñes amar, y al baile asiste, Mientras lejos está la vejez triste:

Ni faltes, si te cita tu querida, De noche al chichisbeo de la era; Descúbrala su risa, de tí oida, Cuando esconderse quiera, Y retozando quítale el anillo Del dedo que no sepa resistillo.

## NOTAS.

El licenciado D. Diego Ponce de Leon y Guzman tradujo esta pieza en los términos siguientes:

O Taliarco hermano, ¿Ves el Soracte monte levantado Con honda nieve cano, Y al bosque de gran carga trabajado, Y en penetrable hielo Cuajado el rio y apretado el suelo? Templa con buen sosiego El acerbo rigor del duro frio, Echando sobre el fuego Los leños que guardaste en el estío, Y saca largamente Del oloroso vaso el vino ardiente. Y los demas cuidados Entrega á Dios, que con prudencia sábia De los vientos hinchados Enfrena en el furioso mar la rabia, Y guarda y asegura Al ciprés alto y á la encina dura. Con sutileza vana No busques el futuro tiempo incierto, Ni qué ha de ser mañana, Y en cualquier dia que tuvieres cierto, Haz cuenta que en el trance Postrero echaste un provechoso lance. Y pues la slor empieza De tu verano corto y edad breve, Y está de tu cabeza Ausente la pesada y fria nieve, Coge en las tiernas flores Los dulces frutos de placer y amores.

Y agora frequentado El campo sea y eras deleitosas Al tiempo concertado, Las pláticas lascivas y amorosas Entre silencio y risa, Hablando cuendo la razon avisa. Y aguel suave riso Que del rincon mas íntimo resuens. Y da señal y aviso De la mozuela oculta que alli suena, Que se escondió à sabiendas. Para hallar mas dulces sus contiendas. La prenda arrebatada, Digo sortijas ó manillas de oro, O lo que mas te agrada, Algun precioso y rico igual decoro Quitado de los dedos, Que fingen hacer fuerza y están quedos.

V. 2. Soracte... Monte del pais de los faliscos, situado entre el Tiber y el monte Cimini (hoy Viterbo) en Etruria. Se pretende que los sacerdotes de un templo que tenia Apolo en el Soracte, andaban en algunas solemnidades descalzos sobre carbones encendidos, á favor de una pomada ó unguento con que adquirian cierto grado de incombustibilidad. Dícese tambien que habia en el Soracte una fuente, cuyas aguas hervian al salir el sol, y hacian morir los pájaros que de ellas bebian. Este monte se divisa desde Roma, aunque está á mas de ocho leguas de la ciudad.

Nec jam sustineant onus... Las selvas agobiadas bajo el peso de la nieve, forman un hipérbole sublime; pero cuando los maestros del arte exageran asi los pensamientos, no deben ser imitados sino con mucha circunspeccion. Las figuras son los escollos mas frecuentes del talento poético. Para multiplicarlas basta tener imaginacion viva, pero para emplearlas juiciosa y oportunamente se necesita gusto y discernimiento.

V. 7 y 8. Sabina diota... Especie de cántares con dos asas que se fabricaban en el pais de los sabinos. Este pais

comprendia un territorio poco mayor que el que hoy ocupa la Sabina, en el estado de la Iglesia. Su ciudad principal era Cures, à ocho leguas de Roma. Los sabinos hacen un papel muy importante en la historia de esta última ciudad, por haber Rómulo robado sus doucellas en una fiesta à que las convidó. Aquellas mugeres, casadas con los bandidos que las robaron, sirvieron para poblar la ciudad que mas tarde llegó à ser la capital del mundo. A pesar de este suceso, las guerras entre romanos y sabinos fueron largas y encarnizadas, y estos últimos no fueron totalmente subyugados hasta mas de cuatro siglos despues.

V. 8. Thaliarche... No se sabe quien era este sugeto.

V. 10. Stravere ventos... Obsérvese la fuerza del verbo, del tiempo y de la terminacion. El depræliantes es tambien muy enérgico. Fervido es un hermoso epiteto de æquore.

V. 18. Nunc et campus... Este nunc no significa aqui ahora; pues como observó juiciosamente Sanadon, no era ocasion de dar citas para las eras, cuando el Soracte estaba cubierto de nieve, y el hielo paralizaba el curso de los rios. Nunc se refiere, añade el mismo crítico, á la edad de Taliárco, no á la estacion en que el poeta escribia. En cuanto á la palabra campus, ya he dicho en la nota á los versos tercero y cuarto de la oda anterior, que cuando se usaba sin calificacion, significaba generalmente el campo de Marte. Una gran parte de él servia de paseo público, y á él por tanto se citaban frecuentemente los enamorados.

V. 22. Gratus puellæ risus... Dacier hizo sobre este pasage una observacion justísima. « El verbo repetantur, dice, rige todo este periodo, y me parece escesiva tal osadia. No creo que la haya semejante en toda la antigüedad, ó por lo menos será difícil encontrar siete versos regidos por un solo verbo, y siete versos que abrazan cuatro espresiones diferentes. Paréceme que se necesita mas de un espíritu para animar miembros tan distintos y separados, y no hay quien no sienta que los cuatro versos últimos piden algo que les hace falta. » Este defecto debia desaparecer en la traduccion, so pena de hacerla embrollada é ininteligible.

Hé aqui mi primera traduccion. ¿No ves cual del Soracte Blanquea la alta cima, Y de la nieve el peso Rinde á la erguida encina, Y las ondas punzante El hielo paraliza? Gruesos leños al fuego, O Taliarco, arrima. Saca el añejo vino En la jarra sabina. Y del invierno crudo Asi el rigor mitiga. Lo demas, de los dioses Al alto saber fia. Que apenas los furiosos Aquilones humillan, Que del hirviente golfo La blanca espuma rizan, No ya al ciprés su soplo Ni al olmo añoso agita. No en inquirir te afanes Lo que será otro dia. Mas por ganancia cuenta Cada instante que vivas; Y ama mientra eres jóven, Y juega, y goza y trisca, Mientra enojosa arruga No surca tus megillas. Y el susurrar nocturno Agrádete, y las citas Del campo y de las eras; Y cuando tu querida De tí quiera esconderse, Descúbrala su risa; Y jugueton del dedo El anillo la quita, Del dedo, que á tu esfuerzo Débilmente resista.

## ODE X.

## AD MERCURIUM.

Mercuri facunde, nepos Atlantis, Qui feros cultus hominum recentâm Voce formasti catus, et decoræ More palestræ: Te canam magni Jovis et Deorum 5 Nuntium, curvaque lyræ parentem; Callidum, quidquid placuit, jocoso Condere furto. Te, boves olim nisi reddidisses Per dolum amotas, puerum minaci 10 Voce dum terret, viduus pharetra Risit Apollo. Quin et Atridas, duce te, superbos. Ilio dives Priamus relicto, Thessalosque ignes, et iniqua Trojæ 15 Castra fefellit. Tu pias lætis animas reponis Sedibus, virgâque levem coerces Aurea turbam, superis Deorum Gratus et imis. 20

## NOTAS.

Porfirio aseguró que esta oda era traduccion ó

## ODA X.

#### A MERCURIO.

A tí, Mercurio, nuncio de los dioses, Padre ingenioso del laud sonante, A tí de Atlante cantará mi musa Nieto facundo.

Con blando acento y ejercicios nobles Ora salvajes domeñaste altivos, A hurtos festivos te entregaste ora Agil y diestro.

Rióse Apolo al ver que demandando Fiero las vacas que sagaz le hurtaste, Le despojaste de su aljaba en tanto

Rica de flechas.

Por tí guiado Priamo, de dones Burló cargado, à los caudillos griegos, Por entre fuegos y enemigas filas Libre pasando.

Del Orco oscuro y del fulgente Olímpo Grato á los dioses, al Eliseo guias Las almas pias, y las sombras rige Tu caduceo.

imitacion de un antiguo hímno de Alceo; y un comentador moderno (Vanderbourg) sospechó que ella fue uno de los primeros ensayos que hizo Horacio para apoderarse de la lira de los griegos. Sea de uno ú otro lo que se quiera, el hímno no pasa de mediano. El elogio de Mercurio es vago é incoherente, y entre los versos hay tres ó cuatro cuyas cadencias son duras y poco armoniosas.

V. 1. Mercuri... Ciceron nos dejó escrita la genealogía de cinco personages, conocidos en la antigüedad con el nombre de Mercurio, y con cuyas acciones se tejió la historia del que la mitología hizo despues uno de sus principales dioses, hijo de Júpiter y de Maya. Atribuidas á este las aventuras mas notables de todos los individuos del mismo nombre, se le aplicaron igualmente las incumbencias que á cada uno de ellos se le habian señalado: de lo cual resultó que Mercurio fue al mismo tiempo el mensagero y el intérprete de los dioses, el inventor de la música, el protector de comerciantes, ladrones, charlatanes, oradores, poetas, y de otras profesiones no menos diversas é incompatibles, y en fin, el encargado de conducir al infierno las almas de los muertos. Enlazando su nombre con estas atribuciones tan variadas, le supusieron unos derivado de mercibus (mercancía); otros de mercium cura (cuidado de las mercancías); y otros en fin de medius currens (que corre en medio), por suponerle habitando el aire, en medio del cielo, de la tierra y de los inflernos. He dicho en otra parte que se le representaba con álas, aludiendo á que desde antiguo se dieron álas á la palabra, de la cual era Mercurio el símbolo; y elocuente y poderosa necesitaba ser la de la divinidad, a quien incumbia trasmitir á la tierra las órdenes del cielo. Quizá con la divisa de las álas se quiso tambien significar la diligencia que debia emplear el encargado de tan importantes mensages.

Nepos Atlantis... Mercurio era hijo de Maya, y esta era hija de Atlas ó Atlante, antiguo rey de Mauritania, contemporáneo del Cécrope que fundó á Atenas, y muy aplicado al estudio de la astronomía. La mitología le convirtió en el alto monte, que todavía hoy lleva su nombre, y que lo ha dado al mar Atlantico, que baña casi su estremidad occidental. Era muy conforme al sistema mitológico trasformar á un rey astrónomo en la montaña, desde la cual observaba el curso de los astros. Eralo

igualmente introducir en la familia del mismo personage los luceros que formaban las constelaciones que el habia descubierto, y por eso se supusieron hijas de Atlante las siete estrellas de que se componia la constelacion de las Pleyadas, y las cinco que formaban la de las Hiadas, La fábula supuso asimismo que Atlas sostenia el cielo con sus hombros, aludiendo, ya á la importancia y trascendencia de la investigacion de los fenómenos celestes, de que se ocupaba el individuo de aquel nombre, ya á la altura de la montaña misma. Con el apoyo de esta tradicion se llama todavía hoy Atlante por metáfora á un gran ministro, asi como sobre el fundamento de hechos análogos, se llama Mecenas á un protector de alta gerarquía, Mentor á un director asiduo y prudente, Aristarco á un erítico inteligente y severo, Zoilo á un censor maligno v apasionado, etc.

- V. 2. Qui feros cultus... No debe olvidarse que, segun las tradiciones unánimes de la antigüedad, los poetas fueron los primeros domesticadores de los hombres bozales; los que ó con la armonía de sus versos, ó con la dulzura de sus cantos (pues todos los poetas eran músicos, cuando empezaron á alumbrar al mundo los albores de la civilizacion), les inspiraron sentimientos pacíficos, y les hicieron contraer hábitos mas sedentarios. Amansados asi los salvajes, se les sujetó á ejercicios que regularizasen el uso de sus fuerzas, y que las aumentasen por la regularizacion; y estos son los beneficios de que en este verso y los dos siguientes hace Horacio autor á Mercurio.
- V. 4. More palestræ... ¿Que quiere decir la costumbre de la palestra? ¿Por ventura la palestra misma? Pero ¿qué modo es este de espresarse? Movido por esta consideracion, pensó Heinsio que la leccion verdadera debia ser et decoræ hu-more palestræ. Mas no se hubiera podido preguntar tambien à Heinsio ¿qué queria decir humor de la palestra? Y al responder que el aceite con que se ungían los atletas, ¿no se le hubiera podido preguntar aun, qué modo era este de espresarse? Mos palestræ, quiere decir lex, institutum palestræ, como lo probó victoriosamente Bartio.

V. 6. Lyrae parentem... Habiendo, despues de una intundacion del Nilo, encontrado Mercurio una tortuga muerta, y acercádose á tocarla, la pulsacion produjo algunos sonidos; y he aquí, segun una tradicion poética, à que parece conformarse Horacio, el origen de la lira. Dicese que le puso Mercurio siete cuerdas, en memoria de las siete hijas de Atlante, convertidas en Pleyadas, y de las cuales una (Maya) era su madre. Dícese asimismo que regaló aquella lira á Apolo, de quien recibió en cambio la pértiga ó vara encantada, que usaba cuando era pastor de los ganados de Admeto. A esta vara se dió el nombre de caduceo, despues que Mercurio apacignó con ella la lucha de dos serpientes. El caduceo, á cuya estremidad superior se enroscó despues la imagen de aquellos reptiles, se hizo desde entonces el símbolo de la concordia, y le usaban los heraldos ó mensageros enviados para restablecerla, à los cuales se dio por esto el nombre de caduceatores. En las serpientes enlazadas à la punta del caduceo, se vió un emblema de la prudencia de que necesitaban los encargados de negociar la paz entre enemigos.

V. 7. Callidum, quidquid... La juventud de Mercurio fue célebre por la multitud de rasgos de destreza y de agilidad para lo que nosotros llamariamos hoy raterías. A Neptuno le robó un dia su tridente, á Marte la espada, á Venus el cenidor, à Júpiter el cetro, y á Apolo las vacas que hacia pacer, y su aljaba en seguida. Esto, que á nosotros nos parece hoy punible, era meritorio en el estado que tenia la sociedad en la época de estas aventuras. En Lacedemonia, la mas morigerada de las antiguas repúblicas, se aplaudian y estimaban, mucho tiempo despues, sustracciones semejantes, con las cuales se entendia hacer ágiles y diestros á unos, y precavidos y cautelosos á otros. Horacio cuida ademas de fijar el carácter de los hurtos de Mercurio, por el epíteto de jocosos festivos) que les apliea, con lo cual les quita el caracter odioso que de otro modo tendrian; hace una habilidad plausible de lo que en otro caso seria un vicio detestable, y objeto de elogio lo que con otras condiciones lo seria de vituperio. Considerando asi los hechos, se esplica fácilmente el oulto que. no solo Roma y Grecia, sino el Egipto y la Fenicia, tributaron á aquella divinidad. En Grecia sobre todo tenia manches templos. En Rema tenia uno fameso cerca del Circo, y en él le hacian los comerciantes el 15 de Mayo de cada año una gran fiesta.

V. 10. Per dolum amotas... Mercurio, ejercitando sa destreza en estas operaciones, parecia querer escitar la vigilancia de los dueños. Dolem no significa aquí sino sagacidad.

V. 13. Atridas... Los hijos de Atreo, á saber, Agamenou, gefe de la espedicion contra Troya, y Menelao su hermano, esposo de Helena, robada por Paris, y ocasion ó motivo de aquella guerra.

Duce te... Por óeden de Júpiter condujo ó guló Mercurio mismo al rey de Troya al real de los griegos, y esta proteccion no fue supérflua, pues sin ella no se le hubiera dejado pasar, ni permittidesele por consiguiente entablar la realamacion del cadáver de su hijo Hector.

V. 14. Illo... De Ilo, cuarto rey de Troya, se llamó Illion la ciudadela que él hizo construir para defender la ciudad. Esta se llamó primero Dardania, de Dardano su fundador; despues Troya, de Tros, padre de Ilo; y despues, sin perder aquel nombre, Illion, como la ciudadela. Troya ó Illion fue tomada por Hércules en el reinado de Laomedon, y despues por los griegos en el de su hijo Priamo.

Dives Priamus... Priamo, último rey de Troya. Cuando en el reinado de su padre Laomedon se apoderó Hércules de la ciudad, habria él quedado cautivo, si à precio de sus joyas no le rescatam en hermana Hesione; y esta circunstancia hizo que él cambiase su nombre primitivo de Podorce, por el de Priamo (rescatado). El epíteto dives, que Horacio da aquí á Priamo, alude á los tesoros de que fue cargado, cuando salió de Troya para solicitar de los gefes enemigos la entrega del cadáver de su hijo Hector, muerto por Aquiles en un combate.

V. 15. Thessalos ignes... Los fuegos que hacian en sus reales las tropas tesalas ó de Aquiles.

V. 17. Tu pias lætis... La incumbencia de acaudillar

las almas de los muertos, y de conducir las de los justos á los campos Eliseos, era muy honrosa, y verdaderamente digna de un alto personage, en un pais en que cuanto existia se consideraba sujeto á una influencia superior. El cuidado de Mercurio no se limitaba á establecer en los Eliseos á los merecedores de esta recompensa, sino á contener con su caduceo la multitud de sombras que al rededor del conductor se agolpaban. Para entender esto, importa recordar las creencias del paganismo sobre este punto, segun las cuales habia en las regiones de la muerte tres estancias separadas, destinada una á la expiacion de delitos ó faltas respectivamente leves, otra á la de los grandes crímenes, y otra á la recompensa de toda clase de virtudes. Los que en vida las profesáran, iban derechos à la pacífica y venturosa morada de los justos, designada con el nombre de campos Eliseos. En el Tártaro expiaban los malvados sus hechos atroces con penas terribles, como con penas mas soportables expiaban otros en una especie de purgatorio, faltas involuntarias ó errores

ODE XI.

#### AD LEUCONOEN.

Tu ne quæsieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi Finem Di dederint, Leuconoe; nec Babylonios

Tentâris numeros. Ut melius, quidquid erit pati! Seu plures hyemes, seu tribuit Jupiter ultimam, escusables. Cumplido el tiempo de las recompensas y los castigos (pues tanto estos como aquellas tenian una duracion limitada), las almas de los muertos se repartian en nuevos cuerpos, y Mercurio presidia á esta operacion, haciendo beber á los espíritus las aguas del *Leteo*; lo que en el lenguage, siempre simbólico, de la teogonia pagana, queria decir, ainfundiéndoles el olvido de lo pasado, pues en griego lethe significa olvido. Si estas creencias han sido despues modificadas por la revelacion, no por eso dejan de contener un sentido elevado, que desde luego no habrá quien no penetre.

V. 18 y 19. Virgá auret... El caduceo de que hablé antes, y que ordinariamente se pintaba dorado.

Levem turbam... La grey de sombras, pues Mercurio estaba encargado de colocar en sus moradas respectivas todas las que pasaban el Estix.

V. 19 y 20. Superis Deorum et imis... Estos dioses altos y bajos eran los celestes y los infernales. Mercurio estaba comprendido en ambas categorías.

#### ODA XI.

### A LEUCONOE.

No temeraria indagues, O Leuconóe amiga, Qué término ha prescrito El cielo á nuestros dias, Ni en consultar te afanes La falsa astrología; Mas la suerte soporta Que el hado te destina, Sea que muchos años. Que nunc oppositis debilitat pumicibus mare Tyrrhenum. Sapias, vina liques; et spatio brevi

8

Spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida Astas: carpe diem, qu'am minimum credula postere.

## NOTAS.

Escalígero criticó esta pequeña pieza con demasiado rigor, si bien hay en ella algunos pensamientos que están espresados en otra parte, ya del mismo modo, y ya con mas gracia y exactitud. La idea de spatio brevi spem longam reseces está desenvuelta con mas propiedad, aunque casi en los mismos términos, en la oda cuarta donde dice, Vitæ summa brevis spem nos velat inchoare longam. En la oda novena se habia diche, Quid sit futurum cras fuge quærere, y en esta, Carpe diem, quam minimum credula postero. Los versos tienen poca armonia, y el lenguage es oscuro ó ambiguo.

V. 2. Leuconoe.... Torrencio megura que en tres de sus códices llevaba esta oda el epigrafe, Ad Leuconoem meretricem, genesim per mathematicos inquirentem. (A la ramera Leuconoe, que trataba de averiguar su sino por medio de astrólogos), y los mas de tos comentadores hicierou de Leuconoe, sobre este ú otres igualmente

O no mas que este vivas,
En que el mar de Toscana
Vanamente se irrita
Con los altos escollos
Que su cerviz dominan.
Si eres cuerda, buen vino
Bebe alegre y tranquila,
Que largas esperanzas
No sutre corta vida.
Entretanto que hablamos,
El tiempo se desliza.
De lo presente goza,
Lo venidero olvida.

débiles fundamentos, una muger pública. Yo no creo sin embargo que á ninguna de tal clase dirigiese Horacio consejos como los contenidos en esta pieza.

V. 2 y S. Babylonios numeros... Los caldeos fueron muy dados á la astrología, y sobre todo à la fijacion de los horóscopos, ocupacion que los desacreditó entre los hombres sabios de la antigüedad. A las fórmulas ridículas que empleaban los charlatanes dedicados á este ejercicio, y que eran una especie de cábalas formadas con números, alude Horacio cuando habla de los números de Babilonia. La ciudad de este nombre, una de las mas antiguas, y la mas opulenta del mundo en los tiempos de su esplendor, era la capital de la Caldea. Hoy dan algunos el nombre de Babil á las ruinas que de aquella antigua metrópoli del Asia se ven todavía á dos leguas de Helle, en la provincia turca de Yrak-Arabi, sobre las fronteras de Persia.

V. 3. Ut meltus... Por cuento meltus. Algunos editores no pusieron interjecion al fin de este verso, y coloca-

ron los dos siguientes entre un paréntesis, haciendo asi sumamente embarazada la construccion.

V. 6. Tyrrhenum... Dábase el nombre de tirreno al mar de Etruria ó Toscana, porque á los tuscos ó etruscos, habitantes de este pais, los llamaban tirrenos los griegos, del nombre del gefe de una colonia de lidios que se estableció en Etruria. El mar tirreno ó etrusco era el que bañaba la costa occidental de Italia, hasta las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia, y todavia hoy se llama mar de Toscana.

Sapias... Por si sapis... Si eres cuerda.

Vina liques... Colarás el vino, lo purificarás para beberlo. Esta operacion se hacia con mangas ó sacos de lienzo muy tupido, con los cuales decia Plinio que se quitaba la fuerza al vino, y se podia beber mas cantidad. Ciceron habló tambien de esta costumbre, y Plutarco señaló varias de sus particularidades.

De esta pieza, ademas de la traduccion de Villegas, que es bastante regular, hay una que se atribuye á Don Luis de Góngora, y que dice asi:

> No busques (ó Leucone) con cuidado Curioso (que saberlo no es posible)

> > ODE XII.

AD AUGUSTUM.

Quem virum aut heroa liră, vel acri Tibiă sumes celebrare, Clio? Quem Deum? cujus recinet jocosa Nomen imago, El fin que á mí y á tí determinado Tiene el supremo Dios incomprensible, Ni quieras tantear el estrellado Cielo, y contar el número imposible, Cual babilonio, mas el pecho fuerte Opon discretamente á cualquier suerte.

Ora el Señor del cielo poderoso
Que vivas otros mil ibiernos quiera,
Ora en este postrero riguroso
Se cierre de tu vida la carrera,
Y en este mar tirreno y espumoso,
Que agora brava tempestad y fiera
Quebranta en una y otra roca dura,
Te dé juntas la muerte y sepultura.

Quita el cuidado que tu vida acorta, Con un maduro seso y fuerte pecho, No quieras abarcar con vida corta, De la esperanza corta largo trecho. El tiempo huye, lo que mas te importa, Es no poner en duda tu provecho: Coge la flor que hoy nace alegre, ufana. ¿Qué sabes si otra nacerá mañana?

#### ODA XII.

#### A AUGUSTO.

¿Cuál paladin, cuál hombre

Hoy con flauta ó laud cantarás, Clio?
¿Cuál numen, cuyo nombre

Repita el eco, de Helicon umbrío

En el fresco collado,
O sobre el Pindo, ó sobre el Hemo helado?

| LIBER I.                                |    |
|-----------------------------------------|----|
| Aut in umbrosis Heliconis oris,         |    |
| Aut super Pindo, gelidove in Hæmo,      |    |
| Unde vocalem temerè insecutæ            |    |
| Orphea silvæ,                           |    |
|                                         |    |
| Arte materna rapidos morantem           |    |
| Fluminum lapsus, celeresque ventos;     | 10 |
| Blandum et auritas fidibus canoris      |    |
| Ducere quercus?                         |    |
| Quid priùs dicam solitis Parentis       |    |
| Laudibus, qui res hominum ac Deorum,    |    |
| Qui mare et terras, variisque mundum    | 13 |
| Temperat horis?                         |    |
| Unde nil majus generatur ipso,          |    |
| Nec viget quidquam simile aut secundum: |    |
| Proximos illi tamen occupavit           |    |
| Pallas honores.                         | 20 |
|                                         |    |

Præliis audax neque te silebo, Liber, et sævis inimica virgo Belluis; nec te, metuende certà, Phœbe, sagittà.

Dicam et Alciden, puerosque Ledæ, 25 Hunc equis, illum superare pugnis Nobilem; quorum simul alba nautis Stella refulsit,

Los montes allí un dia
Corrieron á oir de Orfeo el blando acento;
Su dulce melodía
Paró el rio fugaz y el raudo viento,
Y á la arrobada encina
Tras sí arrastró su cítara divina.

¿ Qué ensalzará mi verso
Antes que las debidas alabanzas
Del Dios del universo?
¿Del que próvido y sábio, las mudanzas
De los tiempos dirige,
Y tierra y mar y dioses y hombres rige?
Del árbitro del mundo
No otro sér, otro Dios mayor procede,
Semejante ó segundo.
En dignidad y gloria le sucede
La alma Palas empero,
Y ocupa lejos el lugar primero.
Ni á tí, Baco, en pelea

Ruda atrevido, olvidaré en mi canto;
Ni á tí, vírgen febea,
De alimañas á tí terror y espanto;
Ni á tí en diestra certera
Vibrando, Apolo, la saeta flera.
Loaré al claro Alcides

Luego, y de Leda á los gemelos fieles, Castor insigne en lides, Y diestro Polux en regir corceles; Que apenas de su estrella Al marinero alumbra la luz bella, Te minor latum reget æquus orbem;
Tu gravi curru quaties Olympum,
Tu parum castis inimica mittes
Pulmina lucis.

60

## NOTAS.

Hymnus de laudibus Deorum atque kominum, es el título que dan á esta pieza los mas de los manuscritos antiguos; y un himno es efectivamente, de la especie de aque llos que se cantaban en los festines en honor de los dioses y semidioses, y que empezabon siempre por las alabanzas de Júpiter. En otros manuscritos se lee á la cabeza de la composicion ad Musam; y este epigrafe parece mucho mas conveniente que el de ad Augustum, que sin saberse como, se ha introducido en las edicienes. El poeta , despues de un exordio pomposo, contenido en tres cuartetos, entona las alabanzas de Júpiter y de los mas grandes de sus hijos; canta despues las de algunos héroes romanos, bosquejando sus retratos de una manera rápida, pero vigorosa, y cierra el poema con el elogio de Augusto. Este plan es noble y metódico, y la ejecucion corresponde á la dignidad del argumento. La oda de Fr. Luis de Leon á todos los santos, es una imitacion de esta, pero el decto agustiniano hubiera debido estender la imitacion à la magestad de las cadencias, muy descuidada en su composicion.

He aqui la traduccion del licenciado Bartolomé Martinez, que solo inserto porque es algo menos mala que las demas que hizo.

> O Clio, musa mia, ¿A qué varon celebrarás agora Con versos de alegría,

O al sera y al indiano

Dome, bajo tu imperio el ancho suelo
Rija pio y humano;

Mientras tu carro estremeciendo al cielo,
Lanzes tu en tus furores

Al bosque impuro rayos vengadores.

Con lira dulce, ó flauta muy sonora. A quien del valle hueco En su alabanza me responda el eco? O ya agora resuene En las umbrosas faldas de Helicona, O ya en el Pindo suene Mi voz á quien la dulce tuya entona. O ya en el Hemo belado, O en el Rodope monte celebrado; De donde se movieron Las selvas á la voz del tracio Orfeo; Los rios detuvieron Su curso rapidísimo y rodeo, Y los ligeros vientos Enfrenaron sus varios movimientos. Y tambien les encines Sonando el instrumento y voz, mostraron Maneras peregrinas, Porque sus altas cumbres inclinaron, Y con ramos tendidos, Parece que alertaban los oidos, Pues ¿qué diré primero Que las honras, con mas razon cantadas, Del padre verdadero, Que con prudencia sábia gobernadas Y mando poderoso, Las cosas tiene en órden amoreso;

45

Y templa el mar y tierra, Y al mundo rige en tiempos diferentes; A donde no se encierra Cosa mayor, ni fuerzas tan potentes? Tras desto la alabanza Palas en trecho muy distante alcanza. Y no olvidaré agora (O Baco en las batallas animoso) Tu fuerza vencedora. Ni á tí, vírgen de brazo poderoso, Que con flechas ligeras Persigues en los montes á las fieras. Tampoco callar quiero, (O santo Febo) tu valor temido En el tirar certero. Diré de Alcides el jamás vencido, Y á los hijos de Leda Diré, con tal que tanto decir pueda. Al uno y otro hermano Castor y Polux, cada cual honrado En arte sobrebumano, El uno diestro en lucha, el otro usado A mil glorias triunfantes, Corriendo los caballos espumantes. La estrella de los cuales Luego que luce, al navegante alegra, Destierra los mortales Recelos tristes de la muerte negra. Y al piélago revuelto En paz lo deja, y en quietud resuelto. Pierde su furia el viento, Huyen las nubes su presencia santa, Y el húmido elemento, Que en valientes escollos se quebranta, Muestra con alegria Sus ondas de luciente argentería. Pensando estoy dudoso, Si tras de aquestos cantaré primero Al bravo y belicoso

Rómulo, ó de Pompilio rey severo,
Pacífico y divino,
O el imperio soberbio de Tarquino.
O sí del atrevido
Caton diré la honrosa y dura muerte,
Con pecho agradecido:
Tambien la lastimosa indigna suerte
De Marco Atilio digo,
Que fe guarda y palabra á su enemigo.
Y cantarán mis versos

A los Escauros graves y constantes
En mil casos adversos,
Y al cónsul Paulo en otros semejantes,
El cual con pecho ufano
Dió la vida al furor del africano.

A Fabricio y Camilo, Y à Curio, de cabellos mal peinados, Diré en el mismo estilo, Los cuales fueron en la guerra osados, Y sin temer bajeza, Se honraron con el áspera pobreza.

La fama de Marcelo,
Cual árbol en oculto tiempo crece,
Y de Julio en el cielo
La estrella entre las otras resplandece,
Como entre otras estrellas
La clara luna con sus luces bellas.

O hijo omnipotente Del padre antiguo: ó padre, fiel reparo De aquesta humana gente, Tu del gran César tienes el amparo, Gobierna pues el mundo, Siendo rey César, y señor segundo.

O ya á los Partos bravos, Que están á Italia siempre amenazando, Como á viles esclavos, Sujete al yugo de su fuerza y mando, O ya de la india gente, O de los seras triunfe en el oriente.

TOMO I.

10

Que rigiendo la tierra, Será inferior á tí de buena gana, Y tú moverás guerra Con truenos de potencia soberana, Y tú harás castigos, Arrojando mil rayos enemigos,

- V. 1 y 2. Lyrá vel acri tibia... Con pifano ó flauta se acompañaba el canto destinado á las alabanzas de lo hombres; con lira ó laud el de las de los dioses y personages heróicos. La flauta pasaba entre los antiguos por menos grave que la lira, y sua soues eran menos suaves ó delicados; y eso significa el epiteto acri, que le da aqui el poeta, y que ni importaba di convenia traducir, porque espresaba una circunstancia de que nosotros no podemos formar idea, no conociendo bien el modo con que se usaba de aquellos instrumentos.
- V. 2. Clio... He dicho en otra parte que este era el nombre de la Musa encargada de trasmitir á la posteridad las grandes acciones, ó como dijo un antiguo poeta, « de volver la vida á lo pasado.» A nadie mas bien que á Clio podia pues dirigirse Horacio, cuando se proponia ensalzar á dioses y mortales insignes.
- V. 3 y 4. Jocosa imaga... Suple vocis. El eco se llamaba festiva ó juguetona imagen de la voz, porque en
  efecto la contrabace ó la remeda. La mitología no podia
  dejar de dar á esta repeticion casi mágica de los sonidos,
  la forma corpórea que daba á todos los objetos, y convirtió á Eca en una ninfa, á quien por una bien óbvia analogía, hizo hija del Aire y de la Tterra, y supuso condenada á vivir en lugares salitarios. En ellos es donde por
  efecto de cierta disposicion del cire, combinado con la
  configuracion del terreno, se bace mas perceptible el eco
- V. 5. Heliconis... Helicon, monte de Beocia, consagrado á Apolo y á las Musas, y célebre por esta razon, y por las virtudes que se atribuian á la fuente llamada Hipocrene que por él corria. Díjose que sus aguas inspiraban á los poetas, ya porque nada induce mas á la meditación que la calma augusta de las soledades amenas.

ya porque gustaba de pasearse en sus márgenes un hombre frecuentemente inspirado, aquel Cadmo que introdujo en la Grecia varias de las ciencias y artes de la Fenicia. El Helicon termina y cierra casi el golfo de Corinto Parece que hoy le llaman los naturales Zágaro-Vouni.

V. 6. Pindo... Era el nombre de un monte, tambien consagrado á las Musas, ó mas bien el de la cadena de montes que separaban la Macedonia, la Tesalia y el Epiro. Hoy ha mudado su antiguo nombre de Pindo en el de Metropo.

Hæmo... Hemo, monte de la antigua Tracia. La fábula, suponiendo que en su cumbre tenia Marte un palacio, aludió sin duda á lo belicosos que eran los habitantes del país. Este se llama hoy Romelia, y la montaña no es menos célebre en nuestros dias, bajo su denominacion de Balkan, que en la Tracia antigua bajo la de Hemo.

V. 7. Vocalem... Cautor. Temere.... De tropel.

V. 8. Orphea... Sin haber sido reconocido como dios. fue Orfeo venerado en la antigüedad como los moradores del Olimpo. Segun la historia, nació en Tracia, un siglo antes de la guerra de Troya, y fue hijo de un rev llamado Eagro, y de madre desconocida. La mitología le hizo hijo de Apolo, dios de la música, y de Caliope, musa de la poesia heróica, sin que la calidad de vírgenes que se reconocia en las musas, impidiese hacer á una de ellas madre del mas ilustre músico y poeta de los tiempos primitivos. La historia dice que Orfeo fue uno de los intrépidos marinos que marcharon á la famosa espedicion llamada de los Argonautas, y que viajó despues por Egipto, donde se inició en los misterios de Isis y de Osiris, y de donde llevó á su pais las creencias de la inmortalidad del alma, de las recompensas y castigos de la otra vida, de la expiacion de los crímenes por el arrepentimiento, y otras no menos importantes. Dice asimismo, que elevado al poder por la estension de sus conocimientos y la escelencia de sus doctrinas, gobernó con admirable equidad á los tracios, á los cuales

dió sábias leyes, y sobre todo un culto religioso, que era entonces, como será siempre, la mas solida garantia de la duracion de las instituciones civiles. La mitología, apoderándose de estos hechos, supuso que Orfeo habia amansado tigres y leones; y leones y tigres eran, en el lenguaje que ella usaba, los feroces habitantes del bárbaro pais, conocido entonces con el nombre de Tracia. Arrastrados por la sublime armonía de sus himnos en honor de los dioses, por los acordes acentos de su lira, por la mágica influencia de sus palabras, y por la pureza de sus costumbres, no era estraño que se reuniesen al rededor de él los hombres esparcidos por las selvas, ni que se supusiese por tanto que él arrastraba tras sí las selvas mismas, y que arrebataban á las encinas los sones de su laud. La historia dice en fin, que habiendo muerto Euridice, esposa de Orfeo, pasó este á consultar un oráculo de la Tesprotia, pais del antiguo Epiro, célebre entre otras causas por sus famosos rios Aqueron y Cocito, de que ya tendré ocasion de hablar. Hacía parte del ritual que se empleaba para preparar la decision del oráculo, la evocacion de los muertos; y exaltado el consultante por la vehemencia de su deseo y el vigor de su fautasía, crevó ver, durante la ceremonia, la sombra de su llorada consorte. En breve se desvaneció, como era natural, aquella lisonjera ilusion, y Orfeo, burlado en la esperanza que demasiado ligeramente concibiera, se retiró á las grutas del Hemo y del Rodope, donde continuó dando lecciones de música y de religion á las pocas personas que tenian noticia de su paradero, y donde murió de una manera desconocida. La mitología, desfigurando segun su costumbre estos acontecimientos, trasformó luego el lugar donde el desconsolado viudo fue á consultar al oráculo, en la region del inflerno; y en Averno por eso, mudaron despues los latinos el nombre de Aornos, que se daba en griego á aquel lugar. De la consulta histórica al oráculo, hizo la mitología una súplica á Pluton para que devolviese al músico poeta su querida mitad. Conocida y generalizada la idea de su superioridad en aquellas artes, no era exagerado suponer que la

dulzura de su voz y la armonía de su lira suspendieron los tormentos de los condenados, y que enternecidas las divinidades infernales accedieron á su ruego, con la sola condicion de que hasta salir de los límites del reino de la muerte, no volveria el esposo los ojos para mirar á su restituida muger. No pudo él sin embargo cumplir la obligacion á que se habia sometido, y Euridice desapareció, sin que los nuevos y poderosos esfuerzos de su esposo bastasen á recobrarla. Añadióse que Orfeo, fiel á la consorte que la muerte le arrebatára dos veces, rehusó contraer segundo enlace; y que irritadas por esto contra él las Menades ó Bacantes, le hicieron pedazos en una de sus fiestas', designadas con los nombres de Bacanales. Orgías ó Dionisiacas. Sea lo que fuere del suceso en si mismo, y de la metamorfosis que le bizo sufrir la mitología, lo que no tiene duda es que la antigüedad reconoció unanimemente a Orfeo como guerrero, navegante, músico, poeta, teógono y legislador; y que en él se reunieron diversas cualidades, de las cuales una sola bastó á veces para convertir en un dios al que la poseia. Sus himnos, aunque inferiores á los de Homero en elegancia. se cantaban, con esclusion de los de este poeta, en todas las ceremonias religiosas, á causa de su uncion y de su popularidad. Sobre ochocientos años despues de estar resonando sus ecos en las bóvedas de los templos, sostuvo Aristóteles, segun nos dejó escrito Ciceron, que Orfeo no fué sino un personage alegórico; pero la opinion del filósofo griego, (que por otra parte no consta sino por una referencia, pues el pasage citado no se halla entre las obras que de él nos quedan) nada prueba contra una tradicion de muchos siglos, apoyada en multitud de testimonios irrecusables. Quizá lo vário y lo incompatible de alguno de los hechos atribuidos al personage histórico-mitológico, que es objeto de esta nota, indujeron á Aristóteles á dudar de su existencia; pero este argumento se hallará de poco valor, cuando se recuerde lo comun que era atribuir á un solo individuo las acciones y las cualidades de muchos, que ó llevaban el mismo nombre, ó se aplicaban al mismo ejercicio. Asi, pudo haber y hubo sin

duda muchos Orfeos, como hubo muchos Mercurios, Bacos, Venus y Hércules. No debo omitir que el hijo de Eagro fué discípulo de Lino, y maestro de Museo, dos de los mas afamados músicos y poetas de la antigüedad, ni concluir esta nota sin añadir, que los verdaderos himnos de Orfeo se perdieron, y que los que hoy corren bejo su nombre fueron escritos muchos siglos despues, así como el poema de los Argonautas, que igualmente se le atribuye.

V. 9. Arte materna.. El canto, que era el arte ó ejercicio de su madre Caliope.

Rapidos... Este epiteto dado á los rios, y el de celeres dado á los vientos, tienen un merito particular, que resulta de la oposicion con la palabra morantem, pues era mas esfuerzo parar los rios y los vientos, cuando aquellos eran rápidos, y estos impetuosos. El elogio del cantor tracio es mas completo por estas calificaciones, sobre las cuales no se fija ordinariamente la atencion.

V. 11. Auritas... Yo no be podido espresar mas fuertemente el hipérbole que envuelve este epiteto, que aplicando el de arrobadas á las encinas, pues dotadas de oido me ha parecido demasisdo. Esto en cuanto á la espresion; en cuanto á la idea, diré que algunos calificaron de trivial y pobre la de que las encinas corriesen detrás de Orfeo, despues de haberse dicho que corrian las selvas. No observaron sin embargo los que asi juzgaron el pasage, que el primero de los prodigios que aqui se enumeran, lo obró el músico con el canto (vocalem insecutæ), y el segundo con la lira (ducere fidibus canoris), y que se puede sin inconveniente decir : « se atropellaron los montes al oir su cauto; corrieron tras él los robles al oir los sones de su laud.» Para que Horacio dijera esto, no era menester sustituir rupes à silvæ como lo hicieron algunos editores, sino emplear, como yo lo he hecho para traducir esta última palabra, la de montes, que lo mismo designa las alturas compuestas de peñascos, que las pobladas de árboles.

V. 14. Qui res hominum... Es imposible hacer en menos palabras una pintura mas magnifica del poder del Dios, que veneró la antigüedad como el árbitro del mun-

do, como el ser á enyo imperio estaba sujeto cuanto existia en la naturaleza, y aun en las regiones místicas de la muerte. Esplicando en la nota al verso segundo de la oda segunda, lo que significaba la ascendencia que dió à Jupiter la mitología, dije que la genealogía que ella le tejió, equivalia casi á declararle eterno. Saturno, padre de Jupiter. no era en efecto un ser humano, sino un emblema de uno de los mas admirables fenómenos de la creacion, y á esta misma categoría pertenecian los padres de Saturno, que fueron Urano (el Cielo), y Titea (la Tierra). El Cielo y la Tierra fueron, y debieron ser desde luego. objeto de la veneracion de los hombres, pues la Tierra proveía á su sustento, y en el Cielo resplandecia el sol que los alumbraba; y no por otra razon adoró al sol en Osiris la mitología egipcia, como le adoró en Apolo la griega, y en Adad la siriaca. Esta suponia á su Adad casado con la Tierra, con la cual presentaba igualmente enlazado á su Dios Teutates la teogonia céltica. La griega, proclamando á Saturno hijo de Urano y de Titea, no queria decir sino que «el tiempo nació del Cielo v de la Tierra; » ó lo que es lo mismo, que apenas hubo una atmósfera en que respirar, y un suelo en que posar el pie, hubo una medida de la duracion de los sucesos que sobre aquel suelo y bajo aquella atmósfera podian ocurrir. Atribuida generalmente á estas objetos la importancia que por su alta y subyugadora naturaleza les correspondia. era consiguiente sancionar por homenages públicos la admiracion que ellos inspiraban, y dar á estos homenages un carácter arreglado y permanente por medio de un culto religioso. Para ello tuvieron pues les poetas, primeres instructores del mundo antiguo, que personificar el Cielo. la Tierra, el Tiempo, el Aira, el Sol, ó lo que es lo mismo, darles una forma humana, pues no de otro modo era fácil pa seguro generalizar la adoracion entre hombres tan incapaces de elevarse á la altura de los fenómenos de la naturaleza, como á la region de las abstracciones. Las influencias del Ciclo, del Tiempo y de la Tierra debian producir necesariamente, como ejercidas sobre una vasta esfera, una multitud de combinaciones, de las cuales no se pedia

reconocer la convergencia, ni apreciar el conjunto, sino suponiendo la accion de aquellos elementos subordinada á una direccion uniforme; y de aquí la instintiva inspiracion de que debia existir una inteligencia superior, que asi regularizase los movimientos del Cielo, como presidiese á la marcha del Tiempo, y que fuese por consiguiente el rey de los dioses; pues como dioses estaban va conocidas y veneradas las personificaciones de la medida de la duracion de las cosas, de la representacion del espacio, y de los influjos atmosféricos. En Júpiter mismo, que fue adorado como el dios superior á todos los demas, se personificó tambien el poder, y aludiendo á él los latinos, supusieron derivado su nombre de juvans pater (padre que ayuda), como el de Saturno, de saturetur annis (que se harta de años), aludiendo á la accion del Tiempo. Las genealogías de estos dos dioses no son pues mas que emblemas y alegorías, y solo asi podria concebirse que se hubiese hecho un dios omnipotente de un hijo ingrato y rebelde, capaz de lanzar á su padre del Olimpo donde imperaba, y que este padre, arrojado de su morada celeste por cruel y devorador de sus hijos, hubiese despues fundado un reino en el Lacio, y derramado en él tanta abundancia y prosperidad, que todavia se designa aquella época como la edad de oro. Alegorías y emblemas hallaria yo igualmente en muchos de los hechos, consignados como reales ó históricos en las teogonias de todos los pueblos, si mi propósito fuese examinarlas; pero emblemas y alegorías señalaré en las antiguas creencias de Grecia y de Roma, á las cuales me obliga á circunscribirme en esta obra mi carácter de comentador de Horacio.

V. 16. Temperat horis... Estas Horas no eran otra cosa que las Estaciones, aunque algunos mitólogos se han esforzado en distinguir unas de otras. La fábula hizo á las Estaciones hijas de Júpiter y de Temis, es decir, del Poder y de la Justicia, y les dió por atribucion «abrir y cerrar las puertas del Olimpo, formadas de nubes;» lo que no era sino la espresion mitológica del hecho material de que «las Estaciones cubren alternativamente y limpian de nubes los espacios etéreos. » En lo antiguo las Estacio-

nes no fueron mas que tres, sin duda porque en climas como la Grecia, solo en tres periodos del año se hace verdaderamente sensible la variacion de la temperatura. Se supuso que las tres Estaciones se repartian el cuidado y la vigilancia sobre los tres periodos, en que para el ejercicio de esta proteccion, se dividió la vida del hombre; y con esto se quiso sin duda significar que cada estacion exige precauciones particulares para la conservacion de la salud. Los nombres de aquelles personificaciones fueron Eunomia, Dice é Irene (Orden, Justicia y Pas), y con ellos se pretendió verosimilmente indicar, que estas tres virtudes eran tan necesarias para la tranquilidad del aima, como las precauciones contra las influencias meteorológicas para la salud del cuerpo. Por lo demas, la espresion temperat mundum variis horis (arregla el mundo con la variedad de las estaciones) es magnífica.

V. 20. Pallas... Palas ó Minerva, pues con uno y otro nombre designaban los paganos esta divinidad, es una creacion mitológica; no tan delicada quizá, pero ciertamente mas sublime que la de Venus, distando entre sí las dos. cuanto distan la sabiduría y la hermosura. Las leyendas mitológicas hablan de varias Minervas, de las cuales una egipcia, hija del Nilo, v otra lidia, hija de Neptuno v Tritonis, lo cual muestra que el Africa y el Asia dieron à Minerva el mas alto origen posible, pues á la egipcia se hizo nacer del rio que fecunda aquella fértil region, à la lidia, del mar que baña sus costas, y á entrambas de lo que mas admiracion y gratitud inspiraba á los habitantes de los dos paises. En cuanto á la principal y mas célebre de las Minervas griegas, la mitología la hizo salir del cerebro de Júpiter, y jamás se imaginó una alegoría mas elevada ni mas ingeniosa, que la que supuso salida la sabiduría del seno de la inteligencia. Algunos mitólogos añadieron que Júpiter tuvo esta hija en una de sus esposas llamada Metis (Prudencia), lo cual equivaldria à decir que la sabiduría pació de la prudencia y el poder, idea luminosa que envuelve casi una definicion. Asi, Minerva ocupó luego un alto lugar en el Olimpo, y ejerció una autoridad poco inferior à la de su padre, que le con-

sió algunas veces el rayo, símbolo de su poder; por le cual sin duda dijo Horacio en el pasage que comento, que gozó ella de honores casi iguales à los de la divinidad de quien descendia. En les notas à la oda sétima hablé de la contienda que tuvo con Neptuno, sobre cual de los dos daria su nombre á Atenas; y ahora añadiré, que no solo hizo á aquel pueblo el beneficio de enseñarle el cultivo del arbol mas útil, sino que presidió á la construccion de la primera nave que surcó las aguas del mar, y que segua unos, fué la que trasportó á Dánao á la Argólida, y segun otros, la que montaron los Argonautas, que partieron à la conquista del vellocino. Minerva enseñó ademas á los hombres el arte de preparar y tejer las lenas, y á las mugeres las labores propias de su sexo, por lo cual fué considerada como el númen de las artes; así como per la naturaleza de sus vastas atribuciones pacíficas, se la mire no solo como el símbolo de la razon y de la sabiduría, sino como el del gusto. En la primera edad de la vida de los pueblos, no bastaba sin embargo dispensar beneficies, ni se habria acatado á los mas grandes bienhechores del género humano, si à sus virtudes on la paz, ne umesen la pujanza y el denuedo en la guerra. Minerva debia pues reunir estas cualidades, y por eso la fábula supuse que del cerebro de Júpiter habia salido armada de morrion y coraza, con lanza en una mano y escudo en la otra. En breve conquistó ella el cognomento de Palas, por haber dado la muerte à un gigante de este nombre, de quien, como de las process de la diosa en su calidad de guerrera, hablaré en ocasion oportuna. El culto de Minerna fué quizá el mas estendido de toda la antigüedad, fuera del de Júpiter, pues se la adoraba en Egipto, Fenicia, Cillcia, Caria, Frigia, en las islas de los mares Egeo, Jónico y Etrusco, en Rome, y sobre todo en Grecia, en donde apenas habia ciudad importante en que no tuviese un templo. De estos el mas afamado, porque ha sobrevivido en parte à las convulsiones de la tierra, à las invasiones de los bárbaros, y à la dominacion musulmana, fué el que los atenienses le erigieron en su ciudadela, y à que dieron el nombre de Parthenon, de Parthenos (virgen), porque

de esta cualidad se honraba mucho la diosa. La estátua de ella que adornaba aquel templo, era de oro y de marfit, tenia veinte y seis codos de altura, y paseba por la mejor obra de Fidiae. En los templos que los diferentes pueblos de Asia, Africa y Europa levanteron en bener de Mineroa, se la representó con atributos diferentes, segun que se la veneraba como diosa de la paz, de la guerra, ó de les artes. En esta última cualidad se la representaba cubierta del peplo, que era una especie de velo de un tejido finísimo, hecho por sus mismas manos. Entre les monumentos que se le consagraron como divinidad guerrera, el mas célebre en la antigüedad fué el Paladion, que era una estátua de la diosa sentada, con la lanza en una mano y el escudo en la otra. Los trovanos conservaban con religioso y patriótico esmero esta alhaja, con cuya posesion creian segura su capital del peligro de ser tomada por enemigos. Imbuidos de esta misma idea los griegos conjurados contra ella, determinaron robar el Paladion, lo que en efecto ejecutaron Ulises y Diomedes, facilitande asi la toma y destruccion de la ciudad.

V. 22. Liber... Baco, nacido del muslo de Júpiter, como de su cerebro Minerva. La fábula supuso que muerta Semele, mientras que estaba en cinta de Baco, Júpiter encerró el feto en su muslo, para que cumpliera en él les meses que debia pasar en el seno de su madre. Apenas nacido, fué segun unos autores, entregado á las Estaciones para que le criasen, y segun otros, à otras diferentes nodrizas, pues sobre nada varian mas que sobre este punto las levendas mitológicas. Estas reuniendo, segun su costumbre, en un solo individuo, lo que de muchos del mismo nombre referian las tradiciones populares de diversos paises, hicieron de Baco, como de Mereurio, Apolo, y otros igualmente célebres personages, seres anómalos, dotados de cualidades heterogéneas, y frecuentemente incompatibles. Los mitólogos contaron en efecto muchos Bacos, de los cuales uno, hijo de un rey de la India, otro hijo de Ceres, deificado como su madre y su hermana Proserpina, y otro egipcio, y como la Minerva alli adorada, hijo del Nilo. De las acciones de estos diferentes

individuos, y particularmente de las del ilustre egipcio. designado en el pais con el nombre de Osiris, se tejió la historia del Baco griego, ó mas bien del de los Bacos griegos, que se supuso hijo de Júpiter y de Semele, aunque esta hija de Cadmo, rey de Beocia, vivió muchos siglos despues de algunos de los sucesos en que se dice que tomó parte su hijo. De estos sucesos, fue el mas célebre la guerra de los gigantes, en la cual Baco trasformado en leon, combatió vigorosamente en defensa de los derechos de su padre, atacados por aquellos monstruosos hijos de la tierra; y á esto alude la calificacion de præliis audax, que le dá aqui Horacio. Baco conquistó la India. como segun las tradiciones antiguas lo habia hecho Osiris. y en todas partes fué recibido y adorado como un dios: lo que no parecerá estraño, cuando se piense que su mision era civilizar, los paises que recorria, é introducir en ellos. entre otros cultivos útiles, el de la vid. cuvo jugo difundió luego en el mundo, al lado de deplorables escesos, consuelos y placeres desconocidos. Representábase á Baco en un carro arrastrado por tigres y panteras; y mostrando así que había sujetado al yugo los animales mas feroces, se quiso indicar sin duda que habia domesticado los habitantes salvajes de los paises que recorrió. Tambien se le representaba armado del tirso, que era una pequeña ianza cubierta de pámpanos y yedra, y terminada por la punta en forma de piña. Con este tirso se decia que hiriendo el suelo hacia brotar de él fuentes de vino, las cuales parecian salir en efecto de las vides, de que enseñó y estendió el cultivo. Dícese que Baco fué el primero que usó de una diadema; y en ella se pretendió simbolizar la necesidad de preservar la cabeza de las influencias del vino, ó sea, de precaverse de sus escesos. A imitacion de Baco los reyes usaron mas tarde de aquella insignia, que desde entonces lo fue de la dignidad real. Se celebraban en honor de Baco fiestas en Grecia en el mes de marzo de cada año, que era el tiempo en que se podaban las viñas. Dichas flestas se llamaron Dionisiacas, del nombre de Dionusio, que era el que en aquel pais se daba á Baco, y Orgias de orge (furor) porque las mugeres que las celebraban, se presentaban en estado de furor ó de embriaguez. Los latinos las llamaron bacanales, y en ellas llegaron á cometerse desórdenes tales, que obligaron al Senado á suprimirlas. No concluiré esta nota sin añadir que Baco tuvo varios sobrenombres, y que el de Liber que le da aqui Horacio, alude á la libertad que inspira el vino.

Inimica virgo... Diana. Hubo en la antigüedad muchas mugeres distinguidas de este nombre : pero la mas célebre fue la que la mitología hizo hija de Júpiter y de Latona, y hermana melliza de Apolo. Nació en Delos, isla del antiguo mar Egeo, y la mas pequeña de las dos que hoy se conocen con el nombre de Sdiles. Desde niña hizo voto de virginidad, y se dedicó á la caza, en que la servian y acompañaban ninfas, vírgenes como ella, v en que mató multitud de animales dañosos, por lo cual la califica aqui Horacio de sævis inimica belluis. En consideracion á esta ocupacion, que era grandemente útil y benéfica, cuando por la escasa poblacion de la tierra la asolaban frecuentemente toda especie de alimañas, fue venerada bajo el nombre de Diana, como la diosa de los cazadores, y el numen tutelar de selvas y montañas. Adorábasela tambien como reina de la noche, bajo el nombre de Luna, y bajo los de Hecale y Proserpina, como reina de las regiones infernales, y se le dió el epiteto de triforme, ya con referencia á estas tres denominaciones. ya á causa de las tres fases de la luna, de creciente, llena y menguante. Esta triple forma de adoracion, los atributos con que se representaba su imágen, y la estension é importancia de su culto, hicieron presumir que bajo el nombre de Diana adoraban los antiguos á la Naturaleza. De sus maravillas se veian sobre todo numerosos emblemas en el templo suntuoso que se le erigió en Efeso, del cual habié ya en la nota al verso segundo de ja oda sétima. En Efeso era representada con leones sobre los brazos, y multitud de tetas sobre el pecho y el estómago, por lo cual fue designada por la análoga y significativa denominacion de multimamma. Asi como por esta circunstancia se ha podido columbrar el objeto

para suponer que la estrella de aquellos marinos hacia callar los vientos y apaciguaba las olas. El respeto que por esta virtud del astro en que habian sido convertidos, se les tributaba, se estendió hasta suponer que se aparecian en las batallas, y los historiadores citan, entre otras de estas apariciones, la que se verificó cuando el dictador Postumio atacó á Mamilio cerca del lago Regilo. Los que están familiarizados con la historia, saben que la de todas las creencias religiosas ofrece muchos hechos semejantes.

V. 31. Quod sic voluere... Di sic... quia sic, quod sic, y de otras dos ó tres maneras se lee en manuscritos y ediciones. Horacio habria escusado las discusiones inútiles que ha ocasionado el deseo de fijar el texto de este pasage, suprimiendo el paréntesis, que ninguna gracia añade á esta hermosísima estrofa.

V. 23. Romulum... Aqui empieza la segunda parte de la oda. Como hablando de los dioses era menester principiar por Jupiter, del mismo modo descendiendo á los hombres, se debia comenzar por Rómulo, que pasaba por el fundador de Roma. Este personage, de quien se ha dicho con razon « que fué adoptado por la historia, sin embargo de que su vida pertenece casi enteramente á la fábula, » se supuso como su hermano Remo, fruto de las relaciones amorosas de una vestal, llamada Ilia ó Rhea Silvia, hija de Numitor rey de Alba, con un guerrero, que en la necesidad de dar á Roma un alto origen, y de atenuar la liviandad de una vestal, se supuso ser el dios Marte. Amulio, que lanzando á su hermano Numitor habia ocupado el trono de Alba, ordenó arrojar á los gemelos á las aguas del Tiber, muy crecidas á la sazon. Una loba estimulada por la sed, se acercó á sus orillas, y les dió de mamar, en tanto que un pastor llamado Faustulo, los recogió, y los hizo criar en Gabias, ciudad situada á cinco leguas de Roma. Crecidos en breve, se reunieron con una banda de pastores, de esclavos fugitivos y de estrangeros, y despues de restablecer á su abuelo Numitor en el trono da que habia sido precipitado, determinaron fundar una ciudad. Suscitáronse desavenencias entre los dos hermanos, y habiendo por resultas de ellas dado

Rómulo muerte á Remo, fué proclamado rey en el año de 758 antes de J. C. En las notas à la oda novena he dicho de qué manera se proveyeron de mugeres los tres ó cuatro mil aventureros que se habian reunido en la nueva poblacion. Rómulo triunfó sucesivamente de todos los que quisieron vengar el rapto de las sabinas, y se enriqueció con los despojos de los vencidos, de los cuales dió á los mas pacíficos entrada y bienes en su ciudad naciente. Esta fue dividida en tres secciones, a que se dió el nombre de Tribus, va porque fueron tres las que se formaron, va à causa del tributo que debian pagar los que las componian. Establecióse un consejo compuesto de gente anciana (sensores), à quienes por esta razon se dió el nombre de senadores, como se les dió el de padres á causa de su autoridad. Estos arreglos se consolidaron por un tratado de paz hecho con los sabinos, por virtud del cual su rev Tacio fue reconocido como asociado a Rómulo en el mando, y lo ejerció en efecto, en union con su colega, durante cinco años. Al cabo de este tiempo fue asesinado Tacio en Lanuvio, y desde entonces Rómulo, ufano del incremento que debia su ciudad á la atinada organizacion de sus poderes, à las victorias que casi diariamente alcanzaha contra muchos de los estados vecinos, y á las agregaciones sucesivas de estrangeros, empezó á engreirse, y se lanzó en seguida á actos repetidos de arbitrariedad. Indispusiéronle ellos con algunos magnates, á manos de los cuales se cree que pereció, á la edad de 55 años, despues de haber reinado 37. Para no irritar al pueblo que le amaba, se supuso que en medio de una tempestad habia sido arrebatado al cielo, y desde entonces se le contó en el número de los dioses, y fué venerado con el nombre de Outrino, bajo el cual habia sido designado su padre Marte, y que se tomó de Cures, cindad de los sabinos. como indiqué en las notas á la oda primera. Autores muy garres han negado hasta la existencia de Rómulo, y unos han sostenido que su nombre no fué conocido en Roma hasta el siglo V de su fundacion, y otros que el nombre de Rómulo (fuerte) se dió en el Lacio á todos los guerreros de gran mérito. El que hablando de las flestas consuales

en que se reunian todos los pueblos del Lacio, observó que en ellas se adjudicaban á los vencedores en los juegos doncellas hermosas, esplicó quizá lo que historiadores crédulos llamaron el robo de las sabinas, y quitó asi á este acontecimiento lo que tenia de maravilloso ó inverosímil. En Roma, como en casi todas las naciones nuevas, circularon durante mucho tiempo versos groseros, en que estaban consignadas muchas tradiciones oscuras y contradictorias sobre su origen: v es sabido que estas sirvieron de materiales á un griego llamado Diocles, para escribir la primera historia de aquella ciudad. Copiaronie despues con mas ó menos confianza los historiadores sucesivos, y estos nos trasmitieron hechos, que verosimilmente no creian ellos mismos. pero que han acabado por reputarse auténticos. No falta quien asegure que la ciudad se llamó en su origen Ruma. del nombre de Rumon que se daba á una reunion de chozas vecinas al Tiber. Otros derivaron el nombre de Roma de Romo, rey de los latinos, que se supuso nieto de Ascanio, nieto de Eneas; y otros, de una hija de Evandro. llamada Roma. Cuando esta ciudad llegó á adquirir gloria y esplendor, nada era mas natural que deificar todo lo que se referia á sus principios, y no solo fue Rómulo mirado como un dios, sino que adquirieron un carácter religioso, y provocaron por ello un asentimiento unánime. las tradiciones mas que sospechosas compiladas por el griego Diocles.

V. 34. Pompili. Con corta diferencia puede juzgarse de la historia de Numa Pompilio, como de la de Rómulo. Dícese que nació en Cures, capital de Sabinia, en el dia mismo en que puso Rómulo los cimientos de la ciudad á que dió su nombre. Casóse con una hija del Tacio, rey de los sabinos, que durante algun tiempo gobernó á Roma en union con su fundador. Muerto este, se envió una diputacion á Numa, ofreciéndole el mando que el aceptó, y de que se sirvió desde luego para trasformar en blando y religioso, el carácter militar y duro que habia dado su predecesor á las instituciones de la ciudad naciente. No pudiendo lograrse aquel objeto sin emplear los milagros, las apariciones, y los otros fraudes piadosos de que usaron

siempre los mas de los fundadores de sectas religiosas. Numa no vaciló en emplearlos. Erigiendo templos, instituyendo ceremonias, rodeando el saverdocio de gran consideración y respeto, dulcificando las costumbres, reformando el calendario, y dictando multitud de leves, célebres durante sigles por su equidad y su justicia, no se presentó Numa sino como el simple ejecutor de las voluntades del cielo, de quien suponia recibir inspiraciones por medio de una Ninfa llamada Egeria. Estas santas supercherias (pues santo es todo lo que contribuye al bien y á la prosperidad de la especie humana) produjeron un efecto tan rápido como saludable: á corregias hostiles sucedieron habitos de hospitalidad, vá la ferocidad sistemática la obediencia á la ley; y mejoradas las costumbres, se hizo permanente la paz, que ni una sola vez se alteró durante los 43 años del reinado de Numa Pompilio. Aunque este legislador ha sido comparado à Licurgo, y la historia nos ha conservado muchas de sus leyes, críticos de nota hau dudado de su existencia, y en su nombre, al parecer derivado del griego Nomos (ley), han creido algunos ver un emblema, en lugar del apellido de una persona. Las acciones que se le atribuyen no tienen á la verdad otro fundamento que la compilación de Diocles, de que hablé en la nota anterior, por lo cual no es imposible que á pesar del testimonio del patavino Livio, del halicarnasco Dionisio, y de otros historiadores que vivieron muchos sigios despues de los reyes de Roma, Numa, el segundo de ellos, que de tiempo inmemorial viene citado como un legislador profundo y un soberano benéfico, fuese como Rómulo, un personage de la especie de los que las mitologias deificaron.

V. 34 y 35. Superbos Tarquini fasces... El epiteto de soberbias que da Horacio á las fasces de Tarquino, bizo pensar á sigunos que él quiso aludir en este pasage á Tarquino el Soberbio, sétimo y último rey de Roma. Pero este es un error, que se refuta por la sola consideracion dal contraste que con Rómulo y Numa, modelo el uno de valor, y el otro de sabiduria, haria un mónstruo, que marchando por entre el incesto y el fratricidio, su-

bió basta el trono regado con la sangre de su suegro y su rev. Héroes solamente nombra aqui Horacio, y héroe no podia ser el segundo Tarquino, sino su ilustre abuelo Lucio Tarquino Prisco, quinto rey de Roma. Llamóse primero Lucumon, y fue hijo del corintio Demarate, á quien la tirania de Cipselo obligó à espatriarse, y á establecerse en una ciudad de Etruria llamada Tarquinia. Reinando Anco Marcio en Roma, se trasladó allá Lucumon, que bien recibido desde luego, y naturalizado enseguida, mudó su nombre en el de Lucio Tarquino. Su valor, su prudencia, su caudal, y mas que todo, el mérito estraordinario de su esposa Tanaquil, que versada en la magia y en la medicina, ejercia un ascendiente irresistible sobre cuantos la rodeaban, hicieron á Anco Marcio nombrarle tutor de los dos hijos menores que dejaba. No correspondió Tarquino á la confianza del padre difunto, y se hizo nombrar rey en su lugar; pero promovió en breve tantos bienes, que al punto pareció completamente justificado su nombramiento, el cual por otra parte no habria podido recaer, en una monarquía electiva como la de Roma, en niños incapaces de tener el cetro en sus manos. De Tarquino, considerado bajo el aspecto político, se debe decir que aumentó el número de los senadores y de los caballeros; bajo el aspecto religioso, que introdujo en su pais el culto de varias divinidades de la Grecia, y dió al cuerpo de los augures la consideracion propia para mantener y arraigar las creencias: bajo el aspecto militar, que triunfó de los latinos y de los sabinos; y en fin, bajo el concepto administrativo, que erigió monumentos que durante muchos siglos fueron la admiracion del mundo. Entre ellos descollaron el templo de Júpiter Capitolino; el Circo, que debia ser mas adelante uno de los mas magníficos adornos de Roma, y sobre todo las cloacas o alcantarillas, de que la mano de veinticinco siglos no ha podido borrar los suntuosos restos. Despues de haber trabajado durante treinta y ocho años en la gloria y la prosperidad de su patria adoptiva, murió el ilustre monarca á manos de unos asesinos pagados por los hijos de su predecesor Anco. No debo

concluir esta nota, sin anadir que las fasces de que habla aqui Horacio, eran unos haces de varas, que como insignia de su dignidad llevaron delante de sí, primero los reyes, y despues los altos magistrados de la república, y que por esta causa califica justamente el poeta de superbos. Tarquino no solo llevó de Etroria á Roma las fasces, sino las sillas curules, la toga pretexta, y otros de los muebles y trages usados en su pais, y que duraron en Roma hasta la caida del imperio. Inútil seria añadir que sobre el modo y las circunstancias de la introduccion y el empleo de aquellos objetos, hay mucha variedad en los historiadores romanos; lo que no se hallará estraño, cuando se reflexione sobre el orígen y la incoherencia de las tradiciones primitivas de aquel pais. y la manera con que se recojieron y ordenaron en un cuerpo de historia.

V. 35. Dubito... Este verbo hubiera podido á mi parecer ser suprimido, ó reemplazado á lo menos por otro mas digno de la magestad lírica.

Catonis... Despues de hablar del mas ilustre de los Tarquinos, habla Horacio del mas ilustre de los Catones, ó mas bien, del que entre ellos hizo mas duradera su fama por su muerte gloriosa. Llamóse este Marco Porcio Caton, y fue viznieto de otro personage del mismo nombre, designado como el primero de los Tarquinos, con el sobrenombre de Prisco, es decir, el antiquo. El Caton de que habla aqui Horacio, y que es conocido con el epiteto de el de Utica, por el lugar de su muerte, nació en el año de 661 de Roma, y presenció niño los horrores de la dictadura de Sila, en cuya sangre quiso en un acceso de patriotismo, ahogar la tirania que pesaba sobre su patria. Aplicóse al estudio de la filosofía estóica, se distinguió en seguida como orador, y militó despues con gloria, primero en la guerra contra Espartaco, y mas tarde en Macedonia. Vuelto á Roma, fue nombrado cuestor, é hizo en el ejercicio de este empleo importante, grandes mejoras en la administracion de los caudales del fisco, por lo cual, y por la constancia con que persiguió à los agentes de la tirania de Sila, obtuvo insignes testi-

monios de reconocimiento público. La dictadura de Sila habia desvirtuado la constitucion y desmoralizado á Roma, y era imposible que no se aprovechasen de esta circunstancia los hombres á quienes sus riquezas, sus servicios ó su ambicion ponian en disposicion de aspirar al peder. Empujados hácia él por estos móviles, formaron Craso, Pompeyo y César un triunvirato, que Caton combatió unas veces en el Senado, y otras en su calidad de tribuno; pero siempre con una vehemencia, que en aquella época de desórden y de inmoralidad, no podia menos de producir efectos contrarios á su intencion, y de acarrearle sinsabores y malos tratamientos. Mas fogoso que previsor, propuso despues de la muerte de Craso, que se confiriese el consulado á Pompeyo solo, lo cual equivalia s conferirle la dictadura; y al año siguiente rebusó para sí la misma dignidad, que aceptada por él, habria acaso conjurado ó diferido las calamidades que la guerra civil derramó luego sobre el estado. Declarada ella, siguió Caton el partido de Pompeyo, y derrotado este por César en Farsalia, hizo Caton diferentes espediciones y viages en su busca, hasta que desembarcado en Africa, supo alli el asesinato del general, en quien se cifraran hasta entonces las esperanzas de la república. Sin desanimarse por aquel desastre, tomó el mando de las tropas, y se situó en Cirene, de donde en breve, atravesando los desiertos que separaban la Libia de la Mauritania, salió à reunirse en este último pais con Escipion, Varo y Labieno, que habian formado alli un ejército. Incorporóse este en Utica con el de Caton, a quien se diera el mando de los dos reunidos, si él no lo rebusase, alegando motivos de disciplina para hacerle recaer en Escipion. Avanzó este en busca de las tropas de César, pero fue deshecho en Tapso, y por resultas de su derrota no quedé en Africa al partido capitaneado un dia por Pompeyo, otro punto que Utica donde guarecerse. Caton trató de organizar en acceella fuerte plaza una vigorosa defensa; pero creyéndola inútil los personages alli refugiados, y trabajando todos ellos para obtener el perdon del vencedor, hubo el gefe de renunciar á su propósito, y de tomar un partido con relacion à su persona. Persuadido de no poder conservar la vida, sino pidiéndola por gracia a César, y creyendo este paso incompatible con sus principios, y capaz de menoscabar su gloria, se resolvió á morir; y fortificada con la lectura del tratado de Platon sobre la inmortalidad del alma, y con conferencias graves con dos filósofos que le acompañaban, se acostó tranquilo, durmió profundamente, y al despertar se echó sobre su espada, y terminó asi su carrera á los 49 años de su edad, en el de 700 de Roma. A pesar de ir aproximándose César á la ciudad. los habitantes le hicieron exequias magníficas, y le erigieron un sepulcro, que todavia existia doscientos años despues. El fin de Caton se reputó tan glorioso, que Horacio y Virgilio no tuvieron reparo en calificarle de tal. aun despues de baber ocupado el trono de Roma el heredero de César.

V. 37. Regulum... Régulo pasa en la historia antigua como el tipo mas venerable de la constancia y de la impasibilidad. Nació de una ilustre familia por los años de 443 de Roma; ascendió al consulado en el de 486. V en el mismo obtuvo los honores del triunfo, por haber vencido á los salentinos, y apoderádose de Brindis. Nueve años despues fue nombrado consul por segunda vez, y en union con su colega Menlio Vulso, ganó una gran batalla naval á los cartagineses, mandados por Hamilcar y Annon. Reforzando su escuadra con gran número de buques que les tomó, pasó en seguida al Africa, donde adquirió una gloria inmortal por la multitud de pueblos fortificados que conquistó, y por el apuro en que ilegó á poner à Cartago, populosa capital de la formidable república de su nombre. Fue ella socorrida por el lacedemonio Xantipo, que nombrado gefe de las tropas africanas, no titubeó en presentar batalla à Régulo. Aceptola éste, y fue derrotado con una pérdida espantosa, quedando prisionero con muchos de los suyos, que cargados de cadenas hizo el gefe lacedemonio conducir à Cartago. Alli permanecieron todos, seis o mas años, al cabo de los cuales se cuenta que indujeron à Régulo los cartagineses à acompañar à los embaisdores que enviaban á Roma para entablar pláticas de par,

exigiendo de él bajo juramento la promesa de volverse à Africa, si no se verificaba el convenio. Régulo se opuso en el Senado á su ajuste, y aun al rescate de los cautivos, cuya mala suerte atribuyó á la cobardía con que se conduieron en el combate. En vano sus numerosos amigos le exhortaron á ceder, ó á lo menos, á no cumplir la palabra que empeñara de volver á Cartago; en vano el sumo pontífice le ofreció absolverle del jaramento que le imponia aquella obligacion. Desechando con entereza toda especie de sugestiones, regresó á la capital enemiga, donde acusado de haber impedido con su resistencia que coronase el éxito las negociaciones entabladas, se le hizo perecer entre horribles tormentos. A pesar de la unanimidad con que todos los historiadores romanos, y aun los griegos Dion, Apiano v Zónaras refieren esta historia, algunos críticos modernos, apoyados en el silencio de Polibio y de Diodoro de Sicilia, y en mas ó menos verosímiles conjeturas. han sostenido que Régulo murió de enfermedad en su prision, y á esta opinion no le han faltado prosélitos entre los eruditos.

Scauros... Es raro que pasando Horacio revista en esta parte de la pieza á los personages mas ilustres de la historia de Roma, nombrase á los Escauros en plural, cuando no hubo en esta familia mas que un hombre digno de figurar en la lista de los célebres de aquel pais. Este hombre fue Marco Emilio Escauro, que nació en el año 591, y que aunque de alcurnia elevada, tuvo por padre á un tratante en leña y carbon, que no le dejó sino una escasísima herencia. Empezó su carrera, segun la costumbre del tiempo, defendiendo pleitos, en cuya profesion si no ganó fama de elocuente, anunció ya la dignidad y entereza que tenta reputacion debian darle mas adelante. Fue sucesivamente édil y pretor en Roma, gobernador de la Acaya despues, y al fin cónsul á los cuarenta y ocho años de edad. Con el canal que hizo abrir de Parma á Plasencia, dió salida á aguas estancadas, que hacian insalubre é impracticable un vasto territorio, y con su sanificacion allanó mas tarde el camino de las Galias, de que él sometió una pequeña parte, mereciendo por ello loshonores dei triunfo. Nombrado despues principe del Senado, pasó Escauro a Numidia, con el encargo de cortar las disensiones promovidas allí por los malos procederes de Yugurta, y que no se transigieron sino por una paz vergonzosa, que firmó el cónsul Calpurnio, y en que tocó à Escauro parte de la responsabilidad. Declarósele sin embargo inocente, y nombrado censor poco despues, sa ilustró en el ejercicio de esta magistratura, construyendo entre otros varios monumentos el puente Milvio, que subsiste todavía hoy con el nombre de Ponte Mole. Los servicios que no habia cesado de hacer á su patria, y la firmeza con que defendió los intereses públicos en muchas ocasiones importantes, le suscitaron multitud de enemigos, que le acusaron muchas veces de concusion y de otros crímenes. De todos aquellos logró triunfar durante su vida, terminada á los setenta y cinco años de edad en 666, y su triunfo se prolongó despues de su muerte, en la cual los cargos que antes se le hicieran de avaricia y de malos manejos, fueron ahogados por los mas pomposos elogios. Ciceron antes, y Tácito despues, se los prodigaron tan completos, que no es posible dudar de las altas cualidades del que los mereció. Su hijo, llamado como él, Marco Emilio Escauro, no se distinguió sino por su magnificencia, sus profusiones y su desinterés.

V. 38. Paulum... Hubo dos romanos ilustres del nombre de Lucio Emilio Paulo. El primero, que es el de que aquí habla Horacio, fue cónsul en el año 535, y se inmortalizó en la guerra de Iliria, que subyugó enteramente, obteniendo por ello los honores del triunfo. Tres años despues, las ventajas sucesivamente alcanzadas en Italia por los cartagineses, mandados por Anibal, obligaron á enviar contra ellos un poderoso ejército, á las órdenes de los cónsules Terencio Varron y Paulo Emilio. Fogoso y desalumbrado el primero, no quiso oir los consejos de su prudente cólega, á quien el célebre Fabio Máximo habia recomendado la circunspeccion con que él mismo acababa de conducirse, y que le habia valido el conocido apodo de Cunctator, equivalente á lo que hoy se llamaria emplastador. Sin notar el efecto que las há-

biles contemporizaciones de Paulo Emilio producian en el ejército cartagines, muy escaso de víveres, y receloso de la desercion de los auxiliares españoles, á quienes no se satisfacian sus pagas, Varron se resolvió á atacarle, y sacó asi á Anibal de los embarazos en que se encontraba. La batalla se dió en Cannas, pueblo de la provincia napolitana llamada hoy la Pulla, y en las inmediaciones del rio que hey se llama Ofanto, y en ella cincuenta mil cartagineses derrotaron á ochenta y siete mil romanos, pasando á cuchillo á setenta mil de ellos, y amenezando de ocupacion á Roma y de disolucion á la república. Paulo Emilio, arrastrado á un combate, de que acusaba la temeridad y preveía los peligros, peleó con un valor heróico, y despues de la derrota hubiera podido, aunque cubierto de heridas, escapar como su presuntuoso cólega; pero prefirio hacerse matar, y esta valerosa resolucion es la que hizo á Horacio calificarle aquí de prodigum anima magna, espresion magnifica, y digna del hecho glorioso que ella recuerda. Lucio Emilio Paulo tuvo un hijo del mismo nombre, mas célebre que su padre, y una hija que se casó con el Escipion, destanado con el epíteto de Africano.

Superante Pono... Es decir, en el triunfo de Antbet. que es el Peno, ó el cartaginés, á quien aqui se alude. Los cartagineses se llamaron penos de Pheni, abreviacion de Phenices (fenicios), porque Cartago fue fundada por una colonia de tirios, y Tiro era la mas importante ciudad de Fenicia. Los penos se liamaron despues punicos, y este último adjetivo. aplicado arm hoy á cierta especie de fe, se ha hecho sindnimo de engañoso o pérfido, y recuerda sin cesar á las naciones modernas la desconfianza que inspiraba el dolo hebitual de aquella nacion de mercaderes, que durante mucho tiempo disputó á Roma su influjo y su poder.

V. 39. Camená... Dióse el nombre de Camenas á las Musas, de cantu amoeno, segun unos, y de carmen, segun otros, que pretenden que fueron por esto llamadas Carmenas, en lugar de Camenas. La etimologia en cualquiera de las dos suposiciones differe poco, pues siempre se refiere à la dulzura del canto.

V. 40. Fabricium... Cayo Fabricio fue tan eclabre por su valor y su prudencia, como por su desinterés y su sobriedad. Cónsul en el año 471 de Roma, y vancedor de les indómitos babitantes de la estremidad meridional de Italia, rechazó las ofertas de les ambajadores samnitas. que viéndole cenar pobremente, le ofrecieron dinero. Igualmente rechazó despues las del famoso Pirro, a quien sorprendiera el pobre equipaje con que se le presentó aquel guerrero ilustre, encargado de negociar el cange ó resoate de los cautivos que el monarca epirota habia hecho al zónsul romano Levino. Cónsul segunda vez Fabricio, confirmó la opinion que desde antes se tenja formada de au valor; y censor en seguida, se distinguió de nuevo por la severidad con que cuidó de la observancia de las leves suntuarias y de la pureza de las costumbres. Plinio dice que Fabricio no comia mas que las hortalizas que le producia un huertezuelo que cultivaba por sus manos. Enterrósele en lo interior de la ciudad, derogandose por respeto a su nombre, la ley que lo prohibia.

V. 41. Curium... Marco Curio Dentato acabó de domar, siendo cónsul en el año 464 de Roma, á los samnitas, y mereció por ello los honores del triunfo. Cuando hubo impuesto á los vencidos las mas duras condiciones, mearchó Curio contra los sabinos, que castigó asímismo, por lo cual obtavo por segunda vez los mismos honores, Enviado poco despues á Etruria, para vengar la derrota que acababa de sufrir allí el ejército romano, y la muerte del Cónsul Metelo su gafe, asoló Curio el territorio de los senonios. En 479 fué nombrado consul por segunda vez, y habiendo salido á campaña contra los tarentimos, hubo de venir á las manos con el famoso Piero, á quien estos habian liamado en su auxilio. En las inquediaciones de Benevento se trabó una batalla, que no solo fue célebre per los alternados sucesos de las armas romanas y griegas, sino por la singular estratageme del consul, de emplear hachones encendides contra los elefantes de Pirro, y el singular espectáculo que presentaren los soldados romanos, rompiendo con tan desusada arma las falanges compactas de aquellos terribles animales. Desor-

denados estos, se volvieron contra los que los empleaban, y Curio alcanzó una victoria decisiva, que fue como el preludio de las que mas adelante obtuvieron por donde quiera las águilas de su pais, y que por tercera vez le valió la pompa del triunfo. Atendida la munificencia con que en nuestra época se recompensan heches harto menos notables, se reputará mezquino el don que de cincuenta aranzadas de las tierras tomadas á los enemigos, hizo Roma á Curio, por premio de su insigne victoria; pero todavia parecerá mas estraordinario que aquel hombre ilustre no quisiese recibir mas que siete, declarando que con el producto de ellas tenia bastante para vivir. Al año siguiente se prorogaron à Curio los poderes consulares, de que usó para castigar á los pequeños estados de la Italia meridional, que habian unido sus armas à las del monarca epirota. Curio murió en su pais lieno de gloria, pobre como habia vivido, y sin haber adoptado la moda introducida en su tiempo, de cortarse y arreglarse el pelo; lo cual hizo á Horacio darle la calificacion de incomtis capillis, que por el mismo motivo dió tambien en otra ocasion á Caton el antiguo.

V. 42. Camillum ... Marco Furio Camilo, el mas afortunado y uno de los mas ilustres guerreros de la antigua Roma, nació por los años de 308, y desempeñó con gioria los mas altos cargos civiles y militares. Durante cerca de diez años se estaban estrellando contra los muros de Veyes los esfuerzos de los romanos, como durante igual periodo se habian estrellado, mas de nueve siglos antes. los esfuerzos de los griegos contra las murallas de Troya. La larga y obstinada resistencia de Veyes, y los enormes sacrificios á que ella condenaba á los sitiadores, obligaron á estos á encomendar la rendicion del baluarte enemigo á un dictador, y confirieron à Camilo esta dignidad. Despues de destruir en combates sucesivos á las tropas etruscas y sus auxiliares, bizo el nuevo caudillo una larga mina, por la cual mientras un cuerpo de ejército atacaba de frente la ciudad, se apoderó otro subterráneamente de la ciudadela, logrando el dictador con este ardid, no empleado hasta entonces, desempeñar el encargo que aceptára, y merecer la pompa del triunfo. Rindió poco despues á Faleria, y fue nombrado para una especie de regencia, dignidad, que con el título de interrex, conferia en tiempo de los reyes, atribuciones régias al que la ejercia durante las vacantes del trono, y en tiempo de la república, atribuciones consulares ó dictatoriales segun los casos. Sus proezas, y las distinciones que ellas le valieron, le suscitaron enemigos, que apoyados en el disgusto con que el pueblo había mirado la desigual reparticion del botin de Veyes, y la indulgencia que con los rendidos en Faleria usó su vencedor, le acusaron de concusion, y le hicieron condenar á multa y á destierro; no sin que el partido que tomó de marcharse de Roma, antes del fallo, diese à entender que el acusade mismo reconocia la justicia de la condenacion. Por virtud de ella se retiró Camilo á Ardea, antigua capital del país de los rútulos. situada á siete leguas de Roma; y ya habia dos años que expiaba allí su verdadero ó supuesto delito, cuando el famoso Brenno, despues de desbaratar, á la cabeza de un formidable ejército de galos, à otro que enviaron contra el los romanos, se apoderó de su capital, que ocupó, no dejando á los habitantes que pudieron escapar, otro asilo que el del Capitolio. Informados los que allí se refugiaron de que el proscrito de Ardea habia osado cerrar à los vencedores las puertas de aquella pequeña ciudad. y aun acometido y derrotado á un cuerpo galo que acampó á sus inmediaciones, le rogaron tomar el mando de las tropas romanas. Camilo manifestó que no lo aceptaria, sino cuando el pueblo reunido por curias, es decir, los refugiados del Capitolio (pues la mayoria de los habitantes que habiaquedado en la ciudad, no podia tomar parte en el nombramiento, por el estado de subyugacion en que se hallaba), le eligiese dictador, con las formalidades que se usaban antes en la ciudad libre; y aceptada la condicion. se hizo en breve el nombramiento á unanimidad. Ya Camilo, en uso del poder absoluto que su nueva dignidad le conferia, tomaba medidas para el recobro de la capital ocupada, cuando sus moradores, acosados de la hambre. compraron la retirada del gefe galo por la suma, enton-

ces enorme, de mil libras de oro. Pero en el acto de estarse pesando, anuló el dictador el tratado, diciendo: « Con hierro, no con oro, es como debe rescatarse Roma;» y tomando en seguida la actitud que á tal resolucion correspondia, obligó à los enemigos à salirse de la ciudad à la noche siguiente. Persiguiólos Camilo, alcanzólos cerca de Gabias, y los atacó y aniquiló; y volviendo á Roma, donde por segunda vez fue recibido en triunfo con grande entusiasmo, y hallándola convertida en un monton de escombros, hizo proceder à su reedificacion, à pesar de la resistencia de muchos, que desde la toma de Veyes estaban solicitando que se trasladase á aquella rica y fuerte ciudad de Etruria, la capital de la república. Agobiados los romanos bajo el peso de los sacrificios que les habia impuesto la situacion, y de los que les imponia la reconstruccion de la ciudad, creveron los puebles vecinos ser llegada la ocasion de vengar en sus disminuidos y empobrecidos moradores, humillaciones y agravios antiguos; y coligándose los volscos, los ecuos y los etruscos con otros de los pequeños estados colindantes, llegaron hasta bloquear la ciudad, que ientamente, y con grandes esfuerzos, se levantaba de sos ruinas. El salvador de la patria, nombrado dictador por tercera vez, armó los habitantes todos, corrió sobre los enemigos, los deshizo, les tomó aigunas plazas importantes, y por tercera vez fue condecorado con el laurel del triunfo. Retirado despues á su casa, y entregado al reposo, le arrancó de él una agresion inesperada de los habitantes de Ancio, que, puesto de nuevo a la cabeza de las tropas, con el poder, aunque sin el título de dictador, castigó severamenta. Todavia tuvo mas tarde que salir de nuevo a campaña contra los prenestinos y los volscos, y por la habilidad de sus maniobras y la fecundidad de sus estratagemas, obtuvo una victoria señalada, con que reparó los desastres ocasionades por la reciente derrota de su colega Furio; en seguida sujetó á los de Túsculo, y aseguró en fin la paz, tan frecuentemente turbada. Mas como á poco la turbasen de nuevo las disensiones civiles. promovidas por los tribunos del pueblo Licinio y Sextie,

hubo de conferírsele por cuarta vez la diotadura, á que le hicieron luego renunciar escrúpulos religiosos por una parte, y por otra su edad avanzada. No impidieron sin embargo sus ochenta años, que asomando de nuevo los galos con un poderoso ejército, se le nombrase por quinta vez dictador, ni que marchando él al punto contra el enemigo, deshaciéndole á orillas del Anio, y obligandole á abandonar la Italia, mereciese por cuarta vez los honores del triunfo. Tantas y tan gloriosas y no interrumpidas hazañas confundieron y aniquilaron á los enemigos de Roma, pero no desarmaron siguiera á los del héroe que tantos veces la salvára, y contra el cual no cesó la envidia de tramar ruines conjuras, ni de asestar villanos tiros; triste indemnizacion con que la mediania se consuela de la superioridad agena y de su propia nutidad. Camilo renunció en fin su última dictadura, y en el año de 389 murió de la peste que asoló á Roma, llorado de toda la república, que en mas de una ocasion le babia proclamado el segundo Rómulo.

V. 43. Sæva paupertas... La calificacion dada á la pobreza de Camilo y de Curio seria inexacta, si sæva significase aqui eruel, como significa ordinariamente, poes no se puede calificar de cruel la pobreza de aquel que posee una mediana hacienda de campo, y en ella una casita proporcionada, avitus fundus cum apto lare; y esto es tan cierto, que en otra parte llama bienaventurado el poeta al que paterna rura bobus exercet suis. De esta consideracion debe inferirse que sæva significa aqui severa, inflexible, lo cual no ofreceria contradiccion con el resto del pasage.

V. 46. Marcelli... No parece caber duda en que el Marcelo á quien aqui aludió Horacio, fue el que ocupa en los fastos de Roma un lugar eminente, y no otro personage célebre del mismo nombre, que vivió ciento cincuenta años despues que él. El de que aqui se trata fue Marco Claudio Marcelo, que nació á fines del siglo quinto de Roma, y adquirió en el sesto tanta gloria, como Camilo en el cuarto. Despues de desempeñar diversos cargos importantes, fué nombrado cónsul en el año de 533, y saliendo

en busca de los galos, que habian bajado hasta las llanuras del Pó, mató por su misma mano á Vindomaro. rey de aquellos bárbaros, y los obligó á abandonar la Italia, mereciendo por ello brillar en uno de los triunfos mas suntuosos que habia presenciado Roma desde su fundacion. De Sicilia, donde se hallaba mandando una escuadra, pasó Marcelo al continente despues de la derrota de Cannas, con encargo de reunir los restos del ejército alli destruido. Ordenólos en efecto, y en 538 obtuvo con ellos delante de Nola una pequeña victoria, preludio de otras mas decisivas, que alcanzó en el mismo territorio al año siguiente, en catidad de proconsul; va que por haber caido un rayo al anunciarse su elevacion á la dignidad consular. hubo de renunciar á ella, para no ejercerla bajo funestos auspicios. Al año siguiente se le nombró cónsul de nuevo. y mas tarde se le encargó dirigir la guerra contra los sicilianos, aliados de los cartagineses. Terminóla gloriosamente Marcelo por la toma de Siracusa, suceso importante por muchas causas, y entre otras, por haber perecido en la matanza que acompañó al sagueo, el famoso Arquimedes, á quien el caudillo romano, que en vano había mandado respetar sus dias', honró despues de su muerte con exeguias magníficas. En 544 fué elegido cónsul por cuarta vez. y continuó con gloria la guerra contra los cartagineses. Al año siguiente sufrió cerca de Canosa el primer revés de su vida militar, pero en seguida lavó su mancha con una gran victoria sobre Anibal, á quien obligó á retirarse á Brucio. Sin tomar en cuenta el desquite, le acusó un envidioso por la derrota; pero el pueblo mas justo que el acusador, no solo le absolvió de todo cargo, sino que le nombró cónsul por quinta vez. Volvió al punto Marcelo en busca de Anibal, y haciendo un reconocimiento cerca de Venusia, cayó en una emboscada, en la cual una lanza enemiga le atravesó mortalmente en la flor de su edad, y en el año 646 de Roma. Su cadáver fue recogido y enterrado por órden de Anibal.

V. 47. Julium sidus... Los comentadores de Horacio no están de acuerdo sobre la inteligencia de estas palabras, por las cuales pretenden unos que quiso el poeta

designar á Julio César, aludiendo á una estrella desconocida, que despues de su muerte apareció, y se mantuvo visible durante siete dias contínuos, y que el pueblo creyó ser el alma del dictador; y otros al jóven Marcelo, sobrino de Augusto como hijo de su hermana Octavia, verno del mismo como casado con su hija Julia, y su hijo adoptivo, ademas de yerno y sobrino. Esta última opinion es la mas verosimil, pues Horacio, que no habia desflorado las alabanzas de algunos de sus dioses y de sus héroes. sino para recaer en el elogio de Augusto, no podia preparar mejor la transicion, que hablando primero del gran Marcelo, y yendo á parar despues á uno de sus descendientes, á quien tantos y tan íntimos lazos unian con el hombre que el poeta se proponia encomiar. Marcelo el jóven vivia aun cuando se compuso esta pieza, y á la edad de 23 años habia ya desempeñado el cargo de edil, acabaha de ser nombrado sumo pontifice, y sus altas cualidades le hacian mirar como la esperanza del imperio. El pesar que su imprevista muerte, ocurrida á poco, ocasionó á su tio y suegro, fué tan vivo, como tierna la impresion que le hizo algo despues el delicado recuerdo que de aquel jóven recien arrebatado al amor de su familia, ly al del pueblo que estaba destinado á gobernar, ingirió Virgilio en su Eneida. No podia ocultarse á Horacio, que vivia casi en la intimidad de aquella familia, el escelente efecto que produciria sobre Augusto el alto elogio del hijo de su hermana, hecho como consecuencia del de uno de sus ilustres ascendientes, y presentado como exordio del de Augusto mismo. El poeta sabia por otra parte que las alahanzas del jóven Marcelo serian del gusto de todos, cuando podian no serlo las de Julio César. El elogio contenido en la espresion, brilla como la luna entre las estrellas, podia en verdad parecer exagerado, tratándose de un jóven que todavia no era mas que una esperanza; pero mas exagerado debia parecer, cuando se aplicase á un hombre, que sucumbió en la empresa de variar en su país la forma de gobierno sancionada por siete siglos. Cierto es que Augusto hacia lo mismo á la sazon; pero á Augusto la autoridad, la opinion, y el cansancio producido por largos desastres

habian conferido ya, sin esfuerzos ostensibles de su parte, el poder que circunstancias contrarias babian impedido á Julio César afirmar en sus manes. A pesar de estas consideraciones es posible que á él y no al jóven Marcelo designase Horacio por la denominación de Julium sidus, por lo cual he preferido conservar á esta calificación su anfibologia original, y he dicho simplemente la estrella Julia, por no hacer decir al poeta lo que quizá no tuvo la intención de decir.

V. 49. Gentis humanæ. Ya observó sobre este lugar el padre Sanadon, que el himno acaba por donde habia comenzado, es decir, por las alabanzas de Júpiter; y « esta conclusion, añade el docto jesuita, es acaso lo mejor de la pieza. El poeta divide el imperio del mundo entre Júpiter y Augusto, sin que la autoridad del príncipe perjudique á la dominacion soberana del dios. No debe olvidarse que desde el año 725 habia el Senado concedido à Augusto los houores divinos.»

V. 51. Fatis... Parecerá estraño que habiando con el alto ser á quien se atribuia el poder supremo, se diga « que à él está encomendado por el Destino el cuidado de César; «lo cual equivale à reconocer y proclamar la existencia de una autoridad superior á la del mismo dios de los dioses. Y existia en efecto en la mitologia pagana esta autoridad superior, y no podia menos de existir en toda creencia religiosa, que fuese esclusivamente obra de los hombres. ¿Cómo en efecto aquellos á quienes no stumbrase la antorcha de la revelacion, podian, meditando sobre las condiciones de su existencia, dejar de reconocer que el poder mismo del cielo no bastaba á alterar algunas de ellas, y que entre otras necesidades includibles, nesaba sobre todo lo creado la necesidad de morir? Existian pues cosas independientes de la voluntad de los dioses, cosas sobre que ellos no solo no ejercian poder alguno, sino que lo ejercian sobre ellos mismos. Nada sin embargo podia existir en la naturaleza sin sujecion á una lev: y menester era por tanto que hubiese alguno á quien se supusiese autor de esla, y se le atribuvese la incumbencia de velar sobre su inulterable ejecucion. De aqui la fantas-

tica creacion del Hado o el Destino, divinidad que debia ser superior à todas, puesto que à padie era dado alterar sus decisiones, cuando cabia oposicion á las de los demas dioses. La mitología griega supuso que el Destino era hijo de la Noche; alegoría delicada, con la cual se quiso significar que la suerte de todo le criado estaba envuelta en una profunda oscuridad; y revelando asi á los hombres la inutilidad de sus esfuerzos para descubrir lo que á propósito se habia rodeado de espesas tinieblas, se les recomendó la necesidad de abandonarse á influencias superiores, que no bastando á conocer, no eran dueños de modificar. Las Parcas fueron los ministros del Destino, y la mitología hizo á las Parcas hijas de Júpiter y de Temis, es decir, del poder y de la justicia; lo cual equivalia à inculcar bajo una nueva forma la resignacion á los decretos del Destino; pues equien resistiria á disposiciones inehidibles por su origen, y de cuya ejecucion estaban encargadas divinidades inexorables, apoyadas por la justicia. y revestidas del mas alto poder? Las creencias gentílicas atribuyeron pues al Destino lo que una creencia mas elevada y pura atribuyó despues á la Providencia. La diferencia consiste en que los antiguos hicieron del Destino un ser distinto del que veneraban como supremo, y nuestra religion no ha becho de la Providencia, sino uno de los atributos de la divinidad. Por eso nuestra Providencia es previsora y benéfica, mientras que el Destino de los antigues pudo ser, y fué en efecto ciego é inexorable.

V. 53. Parthos... Dícese que en el dialecto de la antigua Escitia, parto significaba desterrado, por lo cual se dió aquel nombre á los individuos de una tribu escita arrojada de su pais, y el de Partia ó Partiana al pequeño y pobre territorio en que se estableció, sobre les confines de la Hircania. En breve no cupieron en él aquellos proscritos, que aumentados, se estendieron primero á las lianuras vecinas, y mas tarde fundaron en Asia un vasto imperio, que duró cerca de einco siglos. Durante mucho tiempo ilegó á ser este la pesadilla perpétua de Roma, y lo era tanto en tiempo de Horacio, que nunca perdia él ocasion de celebrar los desastres que esperimentaban aque-

Mos bárbaros, ó las desavenencias que los dividian, ni de escitar á los romanos á vengar daños, que no mucho antes habian recibido de ellos. Confundidos en varias épocas los partos, medos y persas, Horacio designa indiferentemente por cualquiera de estos nombres, los habitantes de los países situados mas allá de las fronteras orientales del imperio. Los partos, aun en la fusion de aquellas razas, producidas por sus respectivas conquistas, conservaron como distintivo de su carácter, una de sus primitivas costumbres, la de arrojar flechas con muy certera punteria en medio de la mas rápida carrera; le que hizo decir de ellos que combatían huyendo.

Latio... El Lacio está aqui tomado por la república ó el imperio de Roma, pues los Partos distaban del Lacio algunos centenares de leguas, y no se podia decir de ellos con razon, que amenazaban aquel territorio. Tuvo este por límites en lo antiguo la Etruria, la Sabinia, el país de los samnitas, y el mar. Este pequeño espacio era entonces tan rieo, que se pudo sin inverosimilitud suponer establecido alli á Saturno, bajo euya deminacion gozó el país de todo género de bienes. El antiguo Lacio fue lo que hoy se llama la Campiña de Roma, una de las mas pobres é insalubres comarcas de la Italia toda en la actualidad.

Inminentes... Verosimilmente cuando se escribió esta eda, que hubo de ser hácia el año de 781, uno antes que saliese Augusto para su espedicion al Oriente, se tuvo en Roma noticia de alguna correria nueva que habian hecho ó pensaban hacer los Partos sobre las tierras fronterizas del imperio.

V. 56. Seras... No se adivina porque Horaclo hablaria aqui de sujetar á los seras, de quienes ne consta que hubiesen hecho á Roma en tiempo alguno la menor hostilidad. Los seras habitaban la parte de la Escitia, vecina al monte Imao, situada sobre el camino que llevaban las earavanas, por medio de las cuales se hacia en la antigüedad el comercio cen la frontera escítica de la China. Las principales ciudades de la Serica, que correspondia á le que hoy se llama Tartaria China, eran Isedon y Serametrópolis. Dícese que los romanos llevaren de aquel

pais la seda, que por algun tiempo no se creyó trabajo de un insecto, sino produccion de un árbol; lo que no tiene duda es, que ellos daban el epiteto de serica á la tela hecha de esta materia. Algunos supusieron que los seras habitaban los paises situados entre la China y la India.

Indos... La India es una vasta y fértil region del Asia, llamada asi del rio Indo que la riega. Alli fundó Alejandro el Grande una ciudad, que de su nombre se liamó Alejandria, y otra que del nombre de su caballo se llamó Bucefala. Créese que la primera de ellas es la conocida hoy con el nombre de Candahar, en el reino de Cabul. Contábase igualmente entre las ciudades importantes de aquel pais, à Nisa, que se decia fundada por Baco. Los indios enviaron à Augusto varias embajadas.

V. 57. Te minor... El poeta, que parece haber hecho una division de mando entre el dios y el emperador, tiene cuidado de no parecer irreverente con el uno, al mostrarse panegirista del otro; y por eso, despues de tu secundo Cæsare regnes, repite la idea bajo otra forma, y añade, te minor reget orbem. Por la misma razon presenta el poeta à Júpiter en toda su pompa y magestad, haciendo estremecer al Olimpo con su carro, y lanzando rayos á los bosques profanados. Las dos ideas del movimiento del carro y del lanzamiento del rayo, aparecerán intimamente enlazadas, cuando se recuerde que entre los antiguos se creia generalmente que el trueno no era otra cosa que el ruido que hacia en el cielo el carro de Júpiter indignado. El vulgo moderno participó durante mucho tiempo de esta idea, y apropiándola á nuestra creencia, atribuyó alternativa ó sucesivamente aquel estrépito al caballo de Santiago, ó á influencias de santa Bárbara, á quien se venera como abogada contra las tormentas, de resultas de haber perecido por un rayo el mónstruo que segó en flor su virginal y gloriosa vida. Restituyendo á la primitiva tradicion poética todo lo que tenia de religioso y elevado, dijo noblemente Melendez en su oda á la tempestad, hablando de Dios.

# Retumba la ronca rueda.

V. 58. Olympum... Olimpo era el nombre que se deba á una cadena de montañas que separaba la Tesalia de la Pieria. Como los griegos no conocian aitio mas alto que el Olimpo, supusieron que en él hacian los dioses au morada, con lo cual la palabra Olimpo se bizo sinónima de Cielo. Hubo otres tres ó cuatro montes del mismo nombre.

#### ODE XIII.

#### AD LYDIAM.

Cum tu, Lydia, Telephi Cervicem roseam, cerea Telephi

Laudas brachia, væ! meum Fervens difficili bile tumet jecur.

Tunc nec mens mihi, nec color 5
Certà sede menent; humor et in genes

Furtim labitur, arguens Quam lentis penitus macerer ignibus.

Uror, seu tibi candidos
Turpárunt bumeros immodicæ mero 10

Rixee; sive puer furens
Impressit memorem dente labris notam.

pero que no tienen importancia mitológica, ni histórica, ni geográfica.

V. 59. Tu parum castis... No es ocioso ni impertinente, dice Torrencio, presentar á Júpiter lanzando rayos á las selvas, pues la idea de que estas tenian algo de divinas, hacia que se mirasen los rayos con mas miedo, y que se considerasen como indicios de estar altamente ofendido el dios que los lanzaba.

### ODA XIII.

#### A LIDIA.

Cuando tú, Lidia, alabas Los brazos de Telefo. Y de Telefo admiras El sonrosado cuello. La bilis se me inflama, Y juicio y color pierdo. Y asómanse á mis ojos Lágrimas de despecho, Que a mi despecho corren; Indicios de este fuego, Que lentamente abrasa Mi enamorado pecho. Rabio si acardenala Tus cándidos molleros. En vinosa pendencia, Ese procaz mancebo. O si su diente agudo Clava en tus lábios bellos.

Non, si me satis audias, Speres perpetuum, dulcia barbarè

Lædentem oscula, quæ Venus Quinta parte sui nectaris imbuit.

15

Felices ter et ampliùs Quos irrupta tenet copula, nec malis

Divulsus querimoniis, Supremà citiùs solvet amor die.

20

## NOTAS.

El objeto de está oda es trivial, pero está desempeñado con gracia; el estilo es enérgico, cual conviene á la pasion de que el poeta se muestra poseido; las imágenes son naturales, pero la espresion es afectada á veces. Fr. Luis de Leon la tradujo.

- V. 4. Fervens jecur tumet difficili bile... « Mi ardiente hígado se hincha con la bilis que no puede contener, » es la traduccion literal.
- V. 5. Tunc nec mens... « No quedan en su lugar ni el juicio ni el color » por, pierdo juicio y color. Locuciones como esta y la del verso anterior no deben emplearse hoy en piezas de esta clase.
- V. 6. Humor et in genas... Por el contrario, esta imagen es delicadísima, y la espresion tan tierna como armoniosa la cadencia del periodo.
- V. 10. Turparunt... No, «te manchó los brazos con una bocanada de vino,» como tradujeron algunos; sino, «te pellizcó en su borrachera, te levantó cardenales, forcejando contigo durante ella.»

¡Ah! creeme, y no juzgues
Que el amor será eterno
Del grosero que mancha,
Con sus profanos besos,
Tu boca que de nectar
Plugo inundar á Venus.
Mil y miles de veces
Venturosos aquellos,
Que unce á grata coyunda
Amor con lazo estrecho;
Lazo que no desatan
Las quejas ni los zelos;
El último suspiro
Solo podrá romperlo.

V. 12. Impressit memorem... «Te dejó señalada de un bocado que te tiró.»

V. 16. Quinta parte sui nectaris... Los interpretes antiguos soñaron para esplicar este pasage una teoría del amor tan indecente y absurda, que no merece referirse. Dacier entiende por la quinta parte del nectar de Venus, lo mas puro del amor, y refinando segun su costumbre, añade que el poeta dice quinta parte, como si nosotros dijéramos quinta esencia. Mitscherlich probó con varios pasages de autores antiguos, que los griegos atribuian à la miel la novena ó décima parte de la dulzura del nectar; y siendo asi, Horacio habria querido decir que los besos de Lidia eran dos veces mas dulces que la miel. En fin, algunos tradujeron quinta parte de su nectar, contentándose con verter solo las palabras, sin cuidarse de esplicar su sentido.

V. 17. Felices ter.... Estos cuatro versos finales son muy tiernos y espresivos.

## ODE XIV.

#### AD REMPUBLICAM.

O navis, referent in mare te novi
Fluctus! O! quid agis? fortiter occupa
Portum. Nonne vides ut
Nudum remigio latus,

Et malus celeri saucius Africo,
Antennæque gemant? ac sine funibus
Vix durare carinæ
Possint imperiosius

Equor? Non tibi sunt integra lintea;
Non Di, quos iterum pressa voces malo. 10
Quamvis Pontica pinus,
Silvæ filia nobilis,

Jactes et genus et nomen inutile :

Nil pictis timidus navita puppibus

Fidit: tu, nisi ventis

Debes ludibrium, cave.

Nuper sollicitum quæ mihi tædium,
Nunc desiderium, curaque non levis,
Interfusa nitentes
Vites æquora Cycladas.

#### ODA XIV.

### A LA REPUBLICA.

Y ¡qué! ¿ de nuevo al ponto Te lanzarán las espumosas olas? ¿Qué haces, nave? Tus áncoras aferra: No ves cual te combate El ábrego violento, y el un lado Sin remos ya, y el mástil quebrantado? Rechinan tus entenas, Y ya sin cuerdas resistir no puedes Del irritado mar á la onda brava: Tus velas se rompieron, Ni habrá dioses que llames en tu ayuda, Cuando ola nueva tu bauprés sacuda. De los bosques del Ponto Robusto pino, en vano tu linage Ostentarás y tu renombre inútil. No tu popa pintada Del naufragio à salvarte bastaria, Que no el piloto en tus adornos fía. Antes pesar me diste, Y hoy deseos me inspiras y temores. Guardate, si no quieres de los vientos Ser misero juguete, Y del airado mar huye la saña, Oue á las Cicladas relucientes baña.

# NOTAS.

El hábil y juicioso preceptista Quintiliano, que vivió poco despues que Horacio, citó esta pieza como un modelo de alegoría, en la cual indicó que la nave figuraba á la república romana, que las olas y las tempestades significaban las guerras civiles, y que el puerto era la paz y la union á que el poeta exhortaba á sus compatriotas. Esta opinion fue durante muchos siglos la de todos los literatos, hasta que à Mureto se le ocurrió la idea de que en la tal alegoría habia cosas que no podian aplicarse al pueblo romano. Como todos los sistemas nuevos, hizo prosélitos el de Murêto, y algunos críticos modernos se esforzaron á probar que Horacio no dirigió su composicion á una nave alegórica, sino á una verdadera y material, es decir, á la que le condujo á él á Italia despues de la batalla de Filipos, y en la cual se volvieron á embarcar los compañeros del poeta, que no hallaron en la córte de Augusto la proteccion que él encontró. Esta opinion puede en rigor sestenerse, pero tambien hay en la oda espresiones que no podrían sin violencia aplicarse á un bajel en que se embar caran los soldados de Bruto mal recibidos en Roma; y en tal caso vale mas que sestener una conjetura poco autorizada, conformarse al parecer y á la creencia de diez y seis siglos, apoyada en el respetable testimonio de un retórico, casi contemporáneo de Horacio. Hay cinco traducciones en verso castellano de esta pieza; son de D. Juan de Almeida, del maestro Francisco Sanchez de las Brozas, de D. Alonso de Espinosa, del maestro Fr. Luis de Leon, y de D. Esteban Manuel de Villegas. La hermosísima cancion de Francisco de Figueroa, que empieza

Cuitada navecilla Por mil partes hendida,

es una magnífica imitacion de ella.

- V. 2. Quid agis?... Esta reconvencion parece dirigida á combatir la irresolucion que trabajaba sin duda á muchos ciudadanos, en los momentos en que se iba á decidir la suerte del Estado. La lucha entre los que deseaban la conservacion de la república, y los que viéndola desmoralizada, y creyendo imposible su reorganizacion, lo esperaban todo de la concentracion del poder, ó de la unidad del mando, parecia generalizar vacilaciones, que el poeta se proponia verosimilmente hacer cesar, aconsejando á la nave amarrarse á sus anclas, es decir, induciendo á los romanos á someterse á una dominacion, que sola podia evitar nuevos choques, y poner término á largas calamidades,
- V. 5. Et malus... El sagaz Bentlei, fundado en la autoridad de algunos manuscritos, ordenó este pasage de un modo que le hace mucho honor; y es tanto mas estraño que no se atreviese á pasar al texto su variante, cuanto que no tuvo reparo en introducir en él otras mas arbitrarias y menos juiciosas. Vides, dice Sanadon, que escribió y puntuó las dos estrofas en conformidad de la indicacion del crítico inglés, no podia referirse á gemant. pues no se ven los gemidos. Acabando el periódo en el último verso del primer cuarteto, se suprimen las interrogaciones en el siguiente, como no necesarias, y se sustituye gemunt á gemant, sobre la autoridad de muchos manuscritos y ediciones antiguas. Yo, sin atreverme á variar la puntuación comun, he traducido el pasage, cual si estuviera puntuado del modo que ciertamente debia estarlo.
- V. 6. Gemant... Sanadon, que adoptando la variante de Bentlei, leia gemunt, hizo observar la conveniencia de este verbo con el adjetivo saucius del verso anterior. Estas espresiones metafóricas, añadió, que dan sentimiento á las cosas inanimadas, forman el verdadero lenguaje poético.

V. 8. Imperiosius.... Epíteto muy significativo del mar. V. 11. Pontica pinus... El antiguo reino del Ponto estaba situado en la costa meridional del Ponto Euxino. entre los antiguos reinos de Armenia, Capadocia, Galacia y Paflagonia, y comprendia por consiguiente toda la parte septentrional de la Natolia de hoy. Criábanse en aquel pais escelentes maderas de construccion, y á esta circunstancia alude Horacio, cuando dice á la nave, «no confies en la robustez y duracion de la madera de que estás construida; » con lo cual parece querer decir á los romanos, « no conficis en la firmeza que tuvo un dia vuestro poder, en el prestigio que tuvieron un dia vuestras instituciones. » El poeta añade, «este origen, esta nombradía son inútiles: el navegante tímido no funda su esperanza en las pinturas de la popa; » que es como si dijera, « la fama de vuestro nombre, los recuerdos de vuestra gloria son timbres estériles, que no pueden preservaros de los riesgos que os amenazan. »

V. 19. Interfusa nitentes... No se adivina á la verdad por qué Horacio aconseja á una nave, que no es sino el símbolo de la república romana, que huya de las Cicladas. No se ve que circunstancia de la guerra civil se haya querido recordar con esta espresion, ó lo que es lo mismo, á que hecho real corresponda ó se reflera este consejo alegórico. Pero ¿ será suficiente esta reflexion para tachar de incongruente la idea? ¿Seria imposible que en

ODE XV.

NEREL VATICINIUM.

Pastor cum traheret per freta navibus Idæis Helenam perfidus hospitam, diez y nueve siglos que han pasado desde que Horacio escribió esta pieza, se hubiese perdido el hilo que debia guiarnos en el conocimiento de sus alusiones? Y ¿ cómo el consejo de huir de las Cicladas seria aplicable tampoco á la nave que alejase de Italia á republicanos despechados? ¿A dónde se supondria que se encaminaban, para que se les hiciese atravesar el vasto archipiélago que separa el Asia de la Europa? ¿Sobre que fundamento se daria al tal buque aquella ni otra direccion? Por lo demas, á las islas de aquel mar se dió el nombre de Cicladas, porque se pretendia que formaban un círculo (cyclos en griego) al rededor de la isla de Delos, la mas considerable de todas ellas, por baber sido la patria de los dos mellizos, en quienes veneró la antigüedad al Sol y á la Luna, bajo los nombres de Apolo y de Diana. No dejaré de advertir que interfusa nitentes zguora Cycladas, equivale à zguora fusa inter nitentes Cycladas. Todavía añadiré que el epiteto nitentes dado á aquellas islas, alude á los peñascos blanquecinos de que algunas de ellas están rodeadas, y que les dan cierto brillo desde lejos. Concluiré notando que el consejo dado á la nave de evitar las brillantes ó deslumbradoras Cicladas, envolvia verosímilmente otro consejo á los romanos, de renunciar á las ilusiones que algunos conservaban de mantener una forma de gobierno, que no era ya apropiable á las necesidades de la época ni á la situacion del pais.

# ODA XV.

#### PROFECIA DE NEREO.

Con su robada Helena, Pérfido huesped en bajel idéo Surca los mares. Súbito encadena Poderoso Nereo Ingrato celeres obruit otio Ventos, ut caneret fera

Nereus fata. Malà ducis avi domum, Quam multo repetet Græcia milite, Conjurata tuas rumpere nuptias, Et regnum Príami vetus.

Eheu! quantus equis, quantus adest viris
Sudor! quanta moves funera Dardanæ

Genti! jam galeam Paleas et ægida,
Currusque et rabiem parat.

5

15

20

Nequicquam Veneris præsidio ferox,
Pectes cæsariem, grataque feminis
Imbelli cithara carmina divides:
Nequicquam thalamo graves

Hastas, et calami spicula Gnossii
Vitabis, strepitumque, et celerem sequi
Ajacem: tamen heu! serus adulteros
Crines pulvere collines.

Non Laertiadem, exitium tuæ Gentis, non Pylium Nestora respicis? Urgent impavidi te Salaminius Teucer, te Sthenelus sciens

Pugnæ, sive opus est imperitare equis, 25 Non auriga piger. Merionem quoque Los vientos desatados,
Y anuncia así al raptor sus tristes hados.
Con auspicios funestos
Llevas á esa muger, que Grecia toda
Requerirá con bélicos aprestos,
Pronta á romper tu boda,
Y resuelta en su encono
A hundir de Troya antigua el rico trono.

¡Ay! cuanto sudor, cuanto
Al héroe aguarda y al corcel valiente!
¡Cuánto acarreas de horfandad y llanto
A la dardania gente!
Ya morrion y escudo
Palas prepara, y carro y golpe rudo.

Tu cabellera airosa

En vano entonces trenzarás, flado

En el favor de la ciprina diosa,

Y el canto afeminado,

Dó el deleite respira,

Entonarás al son de blanda lira.

En tu tálamo impuro

De Ayax en vano huirás agil embate,

Pica enhiesta, de Creta el arpon duro,

Y el tropel del combate;

Que tu adúltera frente

Polvo cubrirá al fin y sangre ardiente.

¿No ves como te acosa
Ulises, que tus huestes estermina?
¿Nestor y Merion, y en faz sañosa
Teucro el de Salamina?

TOMO I

Nosces. Ecce furit te repérire atrox Tydides, melior patre:

Quem tu, cervus uti valiis in altera
Visum parte lupum, graminis immemor, 30
Sublimi fugies mollis anhelitu,
Non hoc pollicitus tue.

Iracunda diem proferet Ilio

Matronisque Phrygum classis Achillei:

Post certas hyemes uret Achaicus 35

Ignis Iliacas domos.

NOTAS.

Torrencio aseguró haber viste un escelente y antiquísimo códice, en que se ponia á esta pieza el epígrafe Ad Alexandrum Paridem, sub cujus persona exponit imminentia bella; y el docto prelado abade: «Nec male sane. ut præsentis odæ argumentum á superiori non multúm discrepet; utriusque nempe finis est, ut ab armis, malorum metu, discedatur.» Asi pues, en esta oda se vió va de muy antiguo una alegoria, no menos elegante é ingeniosa que la contenida en la auterior; y á la verdad que tendria poco mérito la pieza, si en ella no hubiese querido Horacio mas que anunciar á Páris, por boca de Nereo, destinos cumplidos despues de mil doscientos años. Objeto mas alte debió proponerse el poeta, y es muy verosimil el que se le atribuyó, cuando se supuso que bajo el nombre de Páris quiso él designar à Marco Antonio. Este en efecto habia repudiado á Octavia, hermana de AugusYa Estendo te ostiga,
Denodado guerrero, hábil auriga.

He allí á Diomedes fiero,
Vengar en ti anhelando el torpe robo;
Mas de el huirás cual tímido cordero,
Que columbrando al lobo,
De pacer no se cuida.
No asi lo prometiste á tu querida.

Aun treguas al estrago.

Aun treguas al estrago,
Y al lamentar de las matronas pias,
Dará de Aquiles el furor aciago;
Mas correrán los dias,
Y á Troya en fin el fuego
Abrasará del irritado griego.

to, para casarse con Cleopatra, reina de Egipto; y su pasion, indigna de uno de los dos gefes del mundo, iba á empeñar una guerra, en que se disputaban intereses harto mas graves que los que doce siglos antes se habian disputado en los campos de Frigia. Antonio, dueño de todos los recursos del Oriente, no solo armó una escuadra formidable en el año de 722, sino que situándose con ella en las costas del Peloponeso, reunió en las mismas un grueso ejército, con el cual se proponia caer á la primavera siguiente sobre la Italia, y establecer alli el tentro de una guerra, que no debia concluir sino por el esterminio de uno ú otro de los contendientes. Nada era mas propio que el ejemplo de Páris para hacer conocer á Antonio toda la indignidad de su conducta. Fr. Luis de Leon imitó esta oda en su Profecia del Tajo.

V. 1. Pastor... Paris, hijo de Priamo, rey de Troya, fue uno de los muchos personages que las tradiciones fabulosas supusieron milagrosamente preservados de la muerte

à que al nacer se les condenára. Priamo, sabiendo per un oráculo que el niño de que estaba en cinta su muger Hécuba, causaria un dia la ruina de su patria, le entregó apenas nacido, á un esclavo para que le matase; y este, no resolviéndose á cometer per su mano tal crimen, se contentó con abandonar al niño en el monte Ida. Alli le recogieron unos pastores, en cuya profesion ú oficio mostró mas tarde el jóven expósito mucho valor y pujanza contra las fieras, y mucha equidad y prudencia en la decision de las cuestiones que se suscitaban entre sus compañeros. La reputacion que adquirió en calidad de árbitro de sus desavenencias, llegó á punto, que disputando Venus, Juno y Minerva sobre la adjudicación de la manzana de oro. lanzada por la Discordia en la boda de Tetis, y de que hablé en la nota al verso 14 de la oda octava, le eligieron por juez, y fueron al monte Ida á solicitar su fallo. Diólo Paris en favor de Venus, y de resultas quedaron Juno y Minerva ofendidas, y resueltas á vengar en la primera ocasion la ofensa hecha á su hermosura. Entretanto el jóven pastor concurrió á un torneo que se celebraba en Troya, y habiendo vencido en él á los mas valientes hijos de Priamo. su hermana Casandra adivinó quien era, é hizo que le reconociese su padre. En breve le confió este el mando de una escuadra, destinada á sacar á Hesione, hermana del monarca troyano, de manos de su marido Telamon, rey de Salamina, que no la trataba con los miramientos debidos á su clase. En vez de libertar á su oprimida tia, Páris se dirigió á Esparta, donde sedujo á Helena, la mas hermosa muger de su tiempo, y de quien Venus, por premio de la manzana que le adjudicára en el Ida, le habia Prometido la mano y el amor. Robóla Páris, y se la llevó á Troya, dando con esto ocasion á la guerra que concluyó con el esterminio de aquella poderosa ciudad. Durante ella dió Párís muestras repetidas de valor por espacio de nueve años, al cabo de les cuales le mató Filoctetes con una flecha envenenada. No concluiré esta nota sin anadir, que un docto comentador de Horacio encontró en la perífrasis de el pastor pérfido, con que el poeta designa aqui á Páris, un punto de contacto con Antonio, que á la sazon era uno de

los sacerdotes de Pan, Dios de los pastores. Véase la segunda nota del verso siguiente.

V. 2. Idæis... Naves ideas, puede equivaler á naves troyanas, aludiendo á las de la escuadra con que habia arribado Páris á las costas de Grecia, ó á naves hechas con maderas del monte Ida, donde se criaban escelentes, en razon de lo abundante que era de aguas. Ademas del Ida troyano, célebre por el juicio de Páris, y por el robo de Ganimedes, habia en la isla de Creta, (hoy Candia) otro monte del mismo nombre, no menos célebre por otras aventuras mitológicas, de que ya tendré ocasion de hablar.

Helenam... Helena nació, segun los mitólogos, de uno de los huevos de Leda, de que hablé en las notas al verso segundo de la oda tercera, aunque, como alli dije, varian las tradiciones sobre el modo con que en dichos huevos se repartieron los cuatro gemelos. Los que creveron que Castor y Polux salieron de uno, y de otro Helena y Clitemnestra, supusieron que Leda estaba en cinta de las dos hembras, cuando Júpiter la hizo madre de los dos varones, por lo cual se suelen designar aquellas con el epiteto de Tyndarides, es decir, hijas de Tíndaro, marido de Leda; y bajo de este concepto las consideraré vo, refiriéndome por lo que toca á sus hermanos, à lo que dije en la nota citada. Helena, dotada de una hermosura prodigiosa, fué á la edad de diez años robada por Teseo, y trasladada á Atenas, de donde á poco la sacó el valor de sus hermanos. No volvió ella sin embargo á la corte de su padre, sino para esponerle á sérios compromisos con todos los soberanos del continente y de las islas de Grecia, que aspiraban á la mano de la bermosa jóven. Logróse al fin transigirlos, obligándolos bajo juramento á respetar la eleccion que ella hiciese, y à armarse si era necesario, para sostener los derechos del elegido. La princesa se decidió en favor de Menelao, hermano de Agamenon rey de Argos, y fué feliz con él, hasta que llegado Páris á Esparta, y alojado en su palacio, se pusieron ambos de acuerdo, y se marcharon juntos á Troya. En conformidad del juramento con que se habian ligado los aspirantes á su mano, los convocó al punto Menelao para

que le ayudasen á recobrar su robada consorte, y en efecto se armaron todos, y bajo el mando del rey de Argos, hermano del esposo ofendido, se embarcaron para las plavas de la Tróada. Cuando pasados muchos años de guerra, pereció Paris á manos de uno de los príncipes griegos, Helena, como si quisiese ratificar á la vista de todos ellos, la antigua ofensa hecha á su primer esposo, y avivar de nuevo los ya amortiguados brios de sus vengadores, no titubeó en subir al tálamo de Deifobo, hermano de su recien sacrificado galan. Pero ni este ni el anterior agravio impidieron que tomada la ciudad, corriese Helena en busca de Menelao, ni que él, acogiéndola con gran benevolencia, la llevase à Esparta, donde vivieron ambos en la mas perfecta inteligencia hasta la muerte del escesivamente indulgente esposo. Verificada ésta, Helena huyó de Laconia, y en la isla de Rodas, donde se refugió, pereció ahogada por las Furias, lo que verosimilmente quiso decir, sofocada por sus remordimientos. No debo dejar de observar que entre las tradiciones mitológicas sobre las aventuras de Helena, hay algunas segun las cuales jamás estuvo en Troya aquella princesa, ni incurrió en ninguna de las faltas que le atribuyó la opinion mas general. Herodoto afirma que Helena fué arrebatada á su pesar de los brazos de su marido, y que arribando á Egipto el bajel en que la conducia su raptor, la retuvo alli el rey Proteo, y la devolvió despues á Menelao. El mismo historiador asegura que Homero no ignoraba estos hechos. pero que habia prescindido de ellos en la Iliada, por el deseo de no disgustar á los vencedores de Troya, á quienes habria presentado como gentes sin conciencia, si los supusiese obstinados en la destruccion de la ciudad, cuando estaban seguros de no hallarse dentro de ella la muger que reclamaban. Piaton y Eurípides mostraron creer el hecho citado por Herodoto, y á no ser cierto, no se concebiria porque se privó de la vista al poeta Estesicoro, en pena de haber hablado mal de Helena, ni porque erigieron templos á esta princesa los rodios y los espartanos, que mejor que ninguna otra de las naciones griegas, debian conocer y calificar su conducta. Esta diversidad de tradiciones sobre

uno de los acontecimientos mas memorables de la antigüedad, pruebe que es necesario leer con desconfianza los escritos en que están consignadas, y usar de mucha circunspeccion para calificarlas.

Hospitam... Como si dijera su patrona, pues como he dicho antes, el príncipe troyano estuvo alojado en el palacio del monarca lacedemonio.

V. 3. Ingrato obruit otio... Abrumó con ocio ingrato, dice el poeta, por condenó á reposo forzado, ú obligó á estarse quietos. Importa fijar la atencion sobre estas locuciones, porque ellas establecen la diferencia de índole de las lenguas. El epiteto celeres, dado á los vientos, es aqui muy oportuno, por la razon que señalé en la nota al verso noveno de la oda duodécima.

V. 5. Nereus... Algunos intérpretes notaron sobre este lugar, que no era atribucion de Nereo contener ó encadenar los vientos; pero haciendo esta observacion, mostraron no haber conocido la intencion del poeta. Nerco erasegun la fábula , un dios marino , hijo de la Tierra y del Mar, es decir, un ser simbólico, como la mayor parte de los que personificaban los grandes fenómenos de la creacion. Se le supuso detado del don de profecia, y en esta calidad tenia el poder de imponer silencio para que fuesen oidas sus predicciones, y de encadenar por consiguiente los vientos, al anunciar sus destinos á un mortal que atravesaba los dominios del dios. La circunstancia de ser Nereo un adivino ó un profeta, confirma la opinion de los que calificaron esta pieza de alegórica, pues no era menester en verdad conocer lo futuro, para amunciar à Páris destinos ya cumplidos despues de mucho tiempo. Por esto la profecia del Tajo, aunque rica y elegante en la forma, es en el fondo una pobre imitacion, pues ni nuestras costumbres permiten, como las antiguas, hacer de un rio una persona, ni aun permitiéndolo, se podria dotarle de un espíritu profético, que los hábitos de nuestra sociedad harian mirar como imposible y aun absurdo.

Malà avi... Dije en la nota al verso veinte y siete de la oda sétima que uno de los medios con que, antes de acometer una empresa importante, esploraban los antiguos la voluntad del cielo sobre su éxito, era consultar el vuelo de los pájaros. Asi, malá avi queria decir, con mal aguero, con siniestros auspicios. Nosotros que no participamos de aquella supersticiosa creencia, podemos decir en mal punto, ó en mala hora, pues aun para los antiguos mismos, era mala hora aquella en que los auspicios se declaraban siniestros.

V. 7. Conjurata... rumpere... Obsérvese el ensanche que daba á los poetas antiguos la índole de su lengua. La latina permitia á Horacio hacer comun el verbo rumpere, á tuas nuptias y à regnum Priami. Nosotros no podemos esplicarnos asi; podemos decir romper ó desbaratar

una boda, pero no romper un reino.

V. 8. Regnum Priami vetus... En las notas á la oda décima dije que Priamo fué el último rey de Troya. Esta ciudad, situada un poco mas abajo de la confluencia del Escamandro y del Simois, fué fundada por Dárdano, primer rey de aquel territorio, y tomó el nombre de Troya, de uno de sus sucesores llamado Tros, que lo dió igualmente á la comarca entera, designada con la denominacion de Troada. Horacio da aqui á la monarquía de Priamo el epiteto de antigua, ó porque entre su fundacion y su ruina mediaron tres ó cuatro siglos, ó porque habian corrido mas de quince desde Dárdano hasta la época en que Horacio escribia. Las ruinas da la antigua capital de la Tróada se ven todavia hoy cerca de la aldea turca de Bounarbachi en la Natolia.

V. 9. Eheu! quantus equis... Fr. Luis de Leon dijo en su profecia del Tajo:

¡Ay! ¡cuanto de fatiga, ¡Ay! cuanto de sudor está presente Al que viste loriga, Al infante valiente, A hombres y a caballos juntamente!

Este último verso es poco digno de tan hermosa composicion.

V. 10 y 11. Dardanæ genti... Antes de Tros, Troya se llamaba Dardanta, de Dárdano su fundador. V. 11. Ægida.... De la palabra griega egis (cabra) tomó originariamente el nombre de egida, una coraza cubierta con la piel de aquel animal, y de que se armaban los dioses cuando tenian necesidad de combatir. Despues el nombre de egida, antes comun à las corazas de los dioses (pues las de los hombres se llamaban lorigas) se limitó à la coraza de Palas ó Minerva, y aun se estendió à su escudo, al cual atribuyó la fábula poderosos encantos. En gran parte procedían estos de la cabeza de Medusa, que se había grabado sobre el mismo escudo, y de la cual tendré ocasion de habíar.

V. 12. Currusque... Este verso es muy hermoso. Currus rabiem tiene una armonia imitativa, doblemente digna de ser observada, porque el ruido de los carros y la rabia de una persona, aunque cosas tan diferentes, se imitan por lo comun con el conflicto de las rr. El poeta ha juntado aqui con mucho arte rabia y carros, que rara vez pueden unirse, para ayudar á las ideas con los sonidos.

V. 13. Veneris præsidio... El jesuita Sanadon, que desenvolviendo la alegoria de la pieza, fue aplicando á Marco Antonio todo lo que el profeta marine anunciaba á Páris, observó sobre este lugar que la corte de Cleopatra era singularmente afeminada y voluptuosa, y que el galan ó marido de aquella reina no era el que memos se distinguia por escesos de esta clase. Venus significaba aqui perfectamente á Cleopatra. La lira con que en vano, segun el adivino, procuraria consolarse Páris, suministra otro punto de comparacion al docto comentador, que recuerda la aficion que Antonio tenia á aquel instrumento, con el cual, en la época que aqui se recuerda, escandalizó durante una larga temporada á los habitantes de Samos y de Atenas, mientras que, segun la juiciosa y sentida observacion de Plutarco, estaba en consternacion el universo.

V. 17. Calami Cnossii... Cnoso, ciudad importante de la antigua Creta, fundada por Minos II, y su corte durante algun tiempo, estaba situada á treinta y seis leguas de otra ciudad llamada Cidonia, con cuyo territorio mantienen todavia hoy algunos puertos del mediterráneo vastas relaciones, alimentadas por las grandes cosechas de

aceite de la Canea. En el territorio de Cnoso, de que se ven aun las ruinas en Cinosa, se criaban unas cañas gruesas, que al mismo tiempo que mucho canto, tenian poco peso, y que servian de lanzas, sin otro trabajo que el de echarles las puntas ó lengüetas.

V. 19. Ajacem... Hubo en el sitio de Troya dos personages célebres de este nombre ; el primero fue hijo de Telamon, rey de Salamina, y pasaba por el mas valiente de los griegos despues de Aquiles. Cuando despues de la muerte de este héroe, se trató de adjudicar sus armas. obtuvo Ulises la preferencia sobre Ayax, que se mató de desesperacion. El otro Ayax, fue hijo de Otleo, rey de los locrios, y uno de los mas diestros flecheros, y de los mas ágiles corredores del campo griego. Su destreza y su pujanza le hizo insolente hasta el punto de atentar contra el pudor de la célebre profetisa Casandra, en vano refugiada durante el saqueo de la ciudad, en el templo de Minerva. Huyendo del castigo que se iba á imponer á su sacrilegio, se embarcó, y en el mar le persiguió Minerva irritada, que con el rayo de su padre echó á pique la nave en que el impío se escapaba. Todavía forcejó él con las olas por algun tiempo, y aun llegó á tomar tierra en un escollo; pero audaces jactancias irritaron contra él á Neptuno, que le hizo perecer, hundiendo con su tridente la roca sobre que se refugiára.

V. 21. Laertiadem... Ulises, de quien ya he hablado en mas de una ocasion, era hijo de Laertes.

V. 22. Pylium Nestora... Hubo muchas ciudades del nombre de Pilos, y en el lugar de una de ellas existe hoy la de Navarino, que tanta celebridad ha adquirido en nuestros dias. La de que aquí se trata, fue la que se llamó Trifilia, por estar situada en un territorio de este nombre, que hacia parte de la Elida, à la cual pertenecian asimismo las importantes ciudades de Olimpia, Pisa y Elis. A tres leguas de esta última habia otra Pilos, llamada Eliaca, que se ha confundido algunas veces con la anterior, sobre que reinó Nestor. Este príncipe, el mas anciano de todos los que fueron á la guerra de Troya, mandó allí la division mesenia, y se distinguió, mas que

por su valor, por su prudencia, su piedad, su justicia, y por todas las virtudes en fin que pueden adornar á un mortal. Asi decia Agamenon que con diez hombres como él, tendria bastante para desplomar los muros de Troys. Hundidos al fin, Nestor volvió á su pais, donde aun vivió tanto tiempo, que se supuso haber durado su vida tres edades de hombre, ó sea tres generaciones. Por término medio se reputaba de treinta años la duracion de cada una de ellas, y de noventa debió ser por consiguiente la del monarca de Pilos. Algunos autores, ilamando sin duda siglo al periodo de una generacion, dieron á Nestor tres siglos de existencia. Como quiera que sea, los antiguos para desear á uno larga vida, le deseaban los años de Nestor.

V. 23. Urgent... Todo es hermoso en este cuarteto y el siguiente. Respicis, urgent, furit están indicando el movimiento que el poeta parece haber querido comunicar á sus imágenes. Tambien Fr. Luis de Leon derramó en algunas de las estancias de su profecia del Tajo este mismo espíritu de vida, que es el sello de las producciones de los grandes ingenios. Hé aqui una de estas estancias.

Acude, acorre, vuela, Traspasa el alta sierra, ocupa el llano, No perdones la espuela, No des paz á la mano, Menea fulminando el hierro insano.

Ademas merceen notarse en esta oda el quantus adest. sudor, el adulteros crines, y muchas otras espresiones enérgicas de que abunda. Este vigor de espresion, si bien no aparece con igual profusion en todas sus piezas, forma sin embargo el carácter del estilo de Horacio.

V. 23 y 24. Salaminius Teucer. Teucro, de quien hablé en las notas á la oda sétima, se distinguió mucho en el sitio de Troys.

V. 24. Sthenelus... Hijo de Capaneo y Evadne, y uno de los príncipes griegos reunidos contra la capital de la Frigia; era tan valiente guerrero como fuerte domador de caballos, y diestro conductor de carros de guerra. De Merion, y de Diómedes, hijo de Tideo, hablé ya en las notas à la oda sesta.

V. 31. Sublimi anhelitu... En todo Galeno decia Escalígero que no habia encontrado lo que era sublimis anhelitus. Es la respiracion sobreexcitada por el cansancio.

V. 33. Iracunda classis... Esta espresion es muy feliz. Sabido es que Aquiles, irritado contra Agamenon, se retiró á sus naves, y se negó á combatir, hasta que el deseo de vengar la muerte de Patroclo le hizo olvidar su resentimiento.

#### ODE XVI.

#### PALINODIA.

O matre pulchrà filia pulchrior, Quem criminosis cumque voles modum Pones ïambis, sive flammà, Sive mari libet Adriano.

Non Dindymene, non adytis quatit Mentem sacerdotum incola Pythius, Non Liber æquè, non acuta Sic germinant Corybantes æra,

Tristes ut iræ; quas neque Noricus

Deterret ensis, nec mare naufragum,

Nec sævus ignis, nec tremendo

Jupiter ipse ruens tumultu.

V. 35. Achaicus ignis... Acaya era el nombre que se daba á un liston de tierra sobre el golfo de Corinto, desde el istmo hacia el norte de la península. Este territorio, que coresponde á lo que se llama hoy la parte septentrional de la Morea, tuvo en lo antiguo varios nombres, y al fin el de Acaya, derivado de Acheo, nieto de Helen, que allí se estableció. La Acaya fue en la historia griega teatro de tan importantes acontecimientos, que no es estraño que Horacio emplease su nombre para designar la Grecia toda.

#### ODA XVI.

#### LA RETRACTACION.

Calma tu enojo ciego, Hija, mas que tu hermosa madre, hermosa; Mi sátira injuriosa El mar la trague, ó la consuma el fuego. Que no asi agitar suele Apolo á la furiosa Pitonisa, Ni á su sacerdotisa En las grutas de Dindimo, Cibele, Ni aquel que Baco inspira, Tal se enagena, ni el timbal sonante Hiriendo el Coribante. Como el hombre agitado de la ira. Que no le aterra espada, Fuego cruel ni ponto enbravecido, Ni con terrible ruido De hosca nube centella desgajada.

Fertur Prometheus addere principi
Limo coactus particulam undique
Desectam, et insani leonis
Vim stomacho apposuisse nostro.

15

Iræ Thyesten exitio gravi
Stravere, et altis urbibus ultimæ
Stetere causæ, cur perirent
Funditus, imprimeretque muris

20

25

Hostile aratrum exercitus insolens.

Compesce mentem: me quoque pectoris

Tentavit in dulce juventà

Fervor, et in celeres iambos

Misit furentem. Nunc ego mitibus Mutare quæro tristia; dum mihi Fias recantatis amica Opprobriis, animumque reddas.

# NOTAS.

Esta pieza, fútil y liviana por su objeto, llama la atencion por su forma, y sobre todo por un trozo magnífico sobre los inconvenientes y peligros de la ira, digno de figurar en una composicion mas elevada.

V. 2 y 3. Criminosis iambis... Acerba y criminal sátira. Los griegos habían demostrado que para esta especie

Del vulgo de vivientes. Al aplicar al barro sutíl llama, Tomó, segun es fama, Prometeo atributos diferentes. Y del leon la ira impia Crudo infiltró en los ánimos mortales, Ira que en tantos males Al bárbaro Tiestes sumió un dia: La que el muro elevado Derribó al suelo y la ciudad potente, Por do hueste insolente Paseó luego el enemigo arado. En mis años noveles Tambien de esta pasion prendió en mi el fuego, Y de cólera ciego. Te ofendí con mis vámbicos crueles. Hoy quiero que loores, En vez de injurias, suenen en mis lábios. Y que olvidando agravios, Me vuelvas tu amistad y tus favores.

de composicion era el mas propio el verso yámbico. Véanse las notas á la oda duodécima del Epodon.

V. 4. Sive mari libet Adriano... El Adriatico está aquí empleado, segun el uso de Horacio, por cualquier mar, y cualquier mar por el agua; de suerte que el seutido del pasage es, «castiga las injurias, de que me arrepiento, ó que retracto, con fuego ó con agua;» es decir, «quema ó echa al agua los versos en que exhalé aquellas injurias.»

V. 5. Dindymene... En la Frigia hubo un monte lla-

mado Dindimo, y en él un templo consagrado á Rhea, esposa de Saturno, adorada bajo el nombre de Cibeles. Sus sacerdotes, como los de Baco y Apolo, se entregaban en ocasiones á una especie de entusiasmo, que les hacia cometer muchas estravagancias. A este furor, que se apoderaba á veces de aquellos frenéticos, asimila Horacio el que produce la ira. La comparacion es exactísima.

V. 6. Incola Pythius... En otra parte he dicho que á Apolo se daba el nombre de Pitio, por baber dado muerte á la serpiente Piton. Se suponia que el dios se apoderaba hasta tal punto de los encargados de pronunciar sus oráculos, que llegaba á identificarse, y casi á hacer su morada dentro de ellos; que es lo que significa, ó á

lo que alude la calificacion de incola.

V. 8. Corybantes... Este era uno de los nombres que se daban á los sacerdotes de Cibeles, que en las flestas de la diosa bailaban como locos al son de una especie de panderetas de bronce, que tocaban con martillejos del mismo metal; y esto es lo que Horacio espresa por la frase geminant acuta æra. Este aparato no se empleaba en todas las flestas; en algunas se bailaba al son de timbales ó tambores.

V. 9 y 10. Noricus ensis... El país de los Noricos comprendia la Carintia, la Estiria, el Austria y una pequeña parte de Baviera. Sus minas de hierro eran célebres.

V. 12. Jupiter ipse ruens tumultu... La imágen de Júpiter mismo, desplomándose con espantoso ruido, es quiza la mas atrevida que empleó jamás la Musa lírica, como que convierte al dios del rayo en el rayo mismo. Por una figura semejante dice en otra parte el poeta in me tota ruens Venus; pero esta última idea puede trasladarse á una lengua moderna, lo que no sucede con la que trasforma al rayo en el dios que lo lanzaba. No pudiendo decir Júpiter cayendo, he creido deber decir á lo menos rayo desgajado, lo cual representa la idea original hasta el punto que nuestros usos lo permiten.

V. 13 Prometheus... De Prometeo hablé en las notas á la oda tercera. De él dice aquí Horacio que fue aplicando al hombre de barro que habia hecho, las propie-

dades de los animales, y que últimamente puso en el corazon la rabia del leon furioso. Esta fábula merece ser desentrañada, y no puede serlo mejor, que reuniendo y comparando las varias tradiciones mitológicas sobre el origen del hombre. En primer lugar debe no olvidarse que Prometeo era hijo de Japeto, y que este lo era del Cielo y de la Tierra, lo cual equivalia à suponerie coetáneo á la existencia ó aparicion del mundo. Asi, los griegos le veneraron como el ser mas antiguo de él, y como el origen de la raza humana, por lo cual muchas veces llamaron los poetas á los hombres, hijos de Japeto. No debia, pues, parecer estraño que se atribuyese la plasmacion material del hombre, al hijo del que se suponia autor del linage humano. Conviene ademas recordar para ilustrar esta cuestion, que la Cuita, una de las divinidades alegóricas del Olimpo pagano, tanteó un dia formar un hombre de barro, y le formó en efecto, y obtuvo de Júpiter que le animase con un soplo de vida. La Culta quiso dar su nombre al nuevo ser; Júpiter pretendió corresponderle aquel derecho; la Tierra acudió á disputarlo á entrambos, y decidiendo en favor de esta última Saturno, nombrado árbitro de la contienda, se le puso á la reciente creacion el nombre de homo (hombre) de humo (tierra). Esta aventura, bastante curiosa, se completó por un arreglo que se hizo entre Júpiter y la Cuita, segun el cual, el alto dios, como autor del espíritu del hombre, debia en lo sucesivo reinar sobre su cuerpo, y la Cutta, que habia formado el cuerpo, quedó encargada de regir el espíritu. Sin esfuerzo se adivina lo que hay de elevado y moral en esta alegoría: de ella aparece que el espíritu y el cuerpo fueron condenados desde su origen, el uno á ser atormentado por las inquietudes, y estraviado por las pasiones, y el otro á la existencia dolorosa y esímera, correspondiente à lo quebradizo y deleznable de la materia. de que fue formado. Esta materia, lo mismo en la tradicion de la Cuita, que en la de Prometeo, fue el barro, y este barro fue igualmente la materia que para la formacion del hombre empleó en el campo Damasceno, segun el inspirado historiador del Génesis, el divino Hacedor.

Este eximió por de pronte á su bechura de los inconvenientes materiales representados por el elemento de que le compuso, y le fortaleció por la superioridad de la inteligencia de que le dotó, contra les combates de las pasiones y las zonobras que las rodean ó las siguen. Las creencias gentilicas, que no podian elevarse á la altora de esta concepcion, supusieron animado el barro por medios distintos, y el empleado por Prometeo, segum la tradicion a que alude Horacio en el pasage que comento. fue el de ir aplicando á su obra propiedades de varios animales, à saber, la timidez de la liebre, el orgallo del pavo real, la astucia de la zorra, la ferecidad del tigre y la fuerza del leon. Es menester convenir en que no era fácil, sin el auxilio de la revelacion, señalar un origen mas plausible à las contradictorias inclinaciones del corazon humano, y á las aberraciones habituates á que ellas le empujan. Estas reflexiones, que sin la necesidad que tenno de circunscribirme a mi objeto, desenvolveria vo convenientemente, prueban que la observacion hecha por el poeta en el pasage sobre que discurro, no es, como podria parecer á algunos, dislocada ó intempestiva, sino natural y oportuna; pues manifestande que la ira es uno de los elementos que entran en nuestra composicion, hace el poeta mas escusable su culpa, y demuestra que debe ser mejor oida su satisfaccion.

V. 18 y 14. Principi limo... Al barro principal ó primitivo, es decir, á la masa de barro que tomó primero para hacer su estátua, y á la cual fue anadiendo despues, para infiltrar las cuelidades, otras porciones menores de la misma materia, que por eso califica el poeta de particulam undique desettam, en oposicion al limo

princips.

V. 17. Thyesten... Tiestes, hijo de Pélope, seduje à la muger de su hermano Atreo rey de Argos, de la cual tuvo dos hijos. Atreo, instruido del crimen, resolvió vengarlo, haciendo á su autor comer en un banquete los miembros de los desventurados fratos de su amor incestuoso. Horrorizado Tiestes, huyó de Argos, pero solo para entregarse á nuevos crimenes, entre los cuales fué

el mayor por su trascendencia, el amor abaminable que concibió per su hija Pelopea, en la cual tuvo al Egisto, que tan funestamente célebre se hize despues, y de quien mas adelante tendré ocasion de hablar. Con su auxilio lanzó despues Tiestes á su hermano Atreo del trono de Argos, pero á su vez fue él tambien lanzado, y acabó sus dias en un destierro. La carrera de crímenes que corrió aquel malvado merecia que se hablase de él con horror; pero no que se le contase, como lo hace aquí Horacio, entre los que la ira sumió en grandes calamidades, pues no fue la ira seguramente la que le espuso á las que sufrió. Con mas razon se podria decir de Atreo, á quien estravió la ira hasta el punto de hacer sentar á su hermano en un banquete de antropófagos.

V. 21. Hostile aratrum... Les comentadores no están de acuerdo sobre la inteligencia de estas palabras. Porfirio dice esplicándolas, hæc eadem ira causa fuit delendis urbibus, usque adeò, ut ubi fuissent muri, aratrum inducerent. En el mismo sentido difo Melendez.

El peso del arado el ancho suelo, Do la gran Troya se asentó potente.

Otros iutérpretes pratenden que Horacio alude aqué a la costumbre de hacer un surco can el arado al rededor de la ciudad que se intentaba destruir. Las dos esplicaciones son igualmente satisfactorias.

V. 24. Celeres tambes... Verosimilmente Horacio dió aquí al verso yámbico el epíteto de celeres, por la misma razon que en otra parte el de citus al pie yambo, esto es, porque era breve la primera sílaba. Por lo demas, celeres tambos, quiere decir, como observé arriba, injurias y denuestos, pues estos formaban la base, ó constituian la esencia de las composiciones de las famosos Hiponax y Arquiloco.

V. 26. Dum mihi... Mr. Dacier hace sobre este pasage una observacion justisima. «Algunes intérpretes, dice, creen que este dum significa con tal que; pero Horacio

no era tan poco atento, que hablase á Tindaris de esta manera, ni ignoraba que un amante que pide perdon de rodillas, no dieta condiciones. Asi, pues, el dum significa

#### ODE XVII.

### AD TYNDARIDEN.

5

10

15

Velox amœnum sæpe Lucretilem Mutat Lycæo Faunus, et igneam Defendit æstatem capellis Usque meis, pluviosque ventos.

Impune tutum per nemus arbutos Quærunt latentes, et thyma deviæ Olentis uxores mariti; Nec virides metuunt colubros,

Nec martiales hædilia lupos:
Utcumque dulci, Tyndari, fistulå
Valles, et Usticæ cubantis
Lævia personuere saxa.

Di me tuentur: Dis pietas mea,
Et Musa cordi est. Hic tibi copia
Manabit ad plenum benigno
Ruris honorum opulenta cornu.

Hic in reducta valle Caniculæ

usque dum, hasta que; y el poeta, espresándose como lo hace, se obliga á satisfacerá la agraviada hasta desarmar su cólera.»

# ODA XVII.

#### A TINDARIS.

Fauno por los collados Del Lucretil, tal vez deja el Liceo. Y benigno preserva mis ganados Del ardor del estío, Y de los vientos del invierno frio. Al punto que su avena Pura y suave, de Ustica en los valles. Y en los peñascos cóncavos resuena, Sin miedo el cabritillo Busca el madroño oculto ó el tomillo: Y en fragosa maleza Corre seguro, ni de hambrientos lobos Teme ni de las sierpes la fiereza. Tindari, el cielo santo Premia mi fé, y agrádase en mi canto. Ven: agui la Abundancia Las riquezas del campo y los placeres A todas horas de su cuerno escancia. Del valle entre las flores Burlarás del estío los rigores. La citara teyana Aqui pulsando, Tindari querida,

Vitabis æstus, et fide Teià

Dices laborantes in uno

' Penelopen, vitreamque Circen.

20

Htc innocentis pocula Leshii

Duces sub umbra: nec Semeleïus

Cum Marte confundet Thyoneus

Prælia; nec metues protervum

Suspecta Cyrum, ne malè dispari Incontinentes injiciat manus, Et scindat hærentem coronam Crinibus, immeritamque vestem.

25

# NOTAS.

En esta preciosa esquela, por la cual convida Heracio á Tindaris à ir á pasar una temporada en su casa de campo, hay toda la gracia, el abandono y la soltura que conviene á un cortesano fino y á un amable poeta. Las imágenes son delicadas, la diccion elegante, y la versificacion fácil y armoniosa.

- V. 1. Lucretilem mutat Lycxo... Hipalage por Lycxum mutat Lacretili. El Licco era un monte de Areadia, en el cual tenia Pan un templo. El Lucretil era otro monte del pais de los sabinos, á cuya falda estaba la casa de campo de Horacio.
- V. 2. Farmus... He dicho en la nota al verso undécimo de la oda cuarta, que los poetas confundieron algunas veces à Fauno con Pan, y Horacio mismo lo hace en este pasage, atribuyendo al primero las trasmigraciones periódicas del segundo, y la facultad de cuidar y proteger los ganados. Esta era una incumbencia del dios Pan,

A Penelope y Circe la liviana
Por Ulises penando,
Cantarás libre con acento blando.
De Lesbos nectar puro
So el emparrado beberás sombrio;
Ni temerás que de Mavorte duro
Las lides Baco encienda;
Ni que en grosera y desigual contienda
Zeloso é insolente
Arranque Circo la gentil guirnalda,
Que orla ta cabellera reluciente,
Y en su furor te ultraje,
Y haga pedazos tu inocente traje.

hijo de Jépiter, segun unos mitólogos, y de Mercario segun etros, armque conviniendo todes en que tenía enernos y pies de macho mentés, y otros accidentes imputables a la amorosa y bransiteria trasformacion del dios autor de sus dias, en un animal de aquella especie. Herodoto quito à la figura bajo la cual se representabe al habitante perpétuo de las selvas, y poderose pretector de les pastores, lo que tenia de grosero é inesplicable, cuando hablando del culto que tributaban los egipcios á aquella divinidad. dijo., que la forma baje que era adorada tenia su origen en razones misteriosas; y etras iguales servirian tambien para asplicar todo le que en las tradiciones mitológicas aparece inconcehible, y aun absurdo. Varios mitólogos é histarindones indicaron despues de Herodoto, las razones que él recató, y observeron que los ouernos de Pem figuraban los rayos del sol, su faz radiante el color del eter, el pelo de que estaba cubierta la parte inferior de su cuerpo, los arboles y plantes de la tierra, y la laccivia que se le atribuia, les aimientes esparcidas per el universo. Hasta tal punto en fin, vieron los griegos en Pan el símbolo de la naturaleza, que reputaron miembros del mismo dios, el cielo, el aire, el fuego y la tierra. No es estraño por tanto que su culto fuese tan estendido, ni que de la Arcadia, donde se estableció primero, se llevase luego al Lacio, donde se celebraron en su honor las fiestas Lupercales, como se habian instituido en Grecia las llamadas Liceas, del nombre del monte donde tenía el dios un templo suntuoso. Sabido es que mientres los hombres ignoraron el arte de cultivar la tierra, y no se hizo este cultivo la mas importante de sus ocupaciones, la ganadería fue á la que principalmente se aplicaron; por lo cual no se estraña que fuesen pastores Apolo. Páris, y otros muchos personages mitológicos ó históricos de los tiempos primitivos. El númen que protegia la primera de sus industrias, era pues una divinidad importante; y Pan ó Fauno debió por ello considerarse como tal entre los antiguos. No concluiré esta nota sin observar que de resultas del terror que militando en el ejército de Baco ú Osiris, inspiró Pan á los enemigos con una ruidosa estratagema, se dió la calificacion de pánico à todo temor escesivo ó infundado.

V. 7. Olentis uxores mariti... Las mugeres del hediondo marido forman en nuestra lengua una perifrasis baja, y hasta repugnante. Un traductor atento debiz suprimirla, ó reemplazarla por otra imágen mas conveniente.

V. 9. Hædilia... Tal es la leccion que con diptongo ó sin él, asegura Torrencio ser la de todos los manuscritos.

V. 11. Ustica... Nombre de una colina del Lucretil. Cubantis... En mi traduccion primera quise yo conservar este epiteto como muy pintoresco, y no atreviéndome á calificar á un monte de recostado ó tendido, empleé el adjetivo inclinado, con que creí espresar que el decilvio de la montaña era muy suave, pues tal es en este pasage la significacion del cubantis. Pero si la calificacion del original era atrevida, la de la traduccion aparecia vaga, puesto que la palabra inclinado tiene en castellano diferentes acepciones, y aplicada á un objeto desconocido para la generalidad de los lectores, como el collado de Us-

tica, era poco menos que ininteligible. Asi, he preferido ahora suprimir la calificacion.

- V. 12. Lævia personare saxa... La cadena de rocas que ceñia á Ustica estaba compuesta de peñascos cóncavos, en que resonaban mucho los ecos; y por esta particularidad han reconocido algunos viajeros el valle en que estaba situada la granja de Horacio. El verso sobre que discurro contiene pues una importante circunstancia que no debia ser omitida.
- V. 14. Hic tibi copia... La traduccion literal es, aqui te manará colmadamente del cuerno liberal la opulenta abundancia de los honores rústicos, es decir, de los bienes y placeres del campo, como he traducido.
- V. 15 y 16. Benigno cornu... De una princesa llamada Amaltea, hija de Meliso rey de Creta, y nodriza de Júpiter, hizo la mitología una cabra, á título ó con motivo de que era con leche de este animal con lo que la tal nodriza criaba al dios. Este trasladó la cabra al cielo, convirtiéndola en una constelacion, y regaló á ciertas Ninfas uno de sus cuernos, que dotó de la singular virtud de producir todos los bienes, por lo cual se le llamó el cuerno de la abundancia, ó de Amaltea.

## V. 17. Hic ... Otros hinc.

Caniculæ... La fábula hace mencion de una perra nombrada Mera, convertida en la constelacion llamada Canicula, por haber descubierto á su ama Erigone el sepulcro de su padre Icario. Erigone se ahorcó en el esceso de su desesperacion, y fué tambien trasladada al cielo, y convertida en el signo que se llamó Virgo. Ya se habrá observado que esta trasformacion era en la mitología antigua una de las maneras de premiar virtudes, y en Erigone se reconoció como tal la desesperacion que le causó el asesinato de su padre, del mismo modo que en Mera la fidelidad á su ama.

- V. 18. Et fide Teia... Con la lira de Anacreon, natural de Teos, ciudad marítima de la Lidia, á ocho leguas de Esmirna.
- V. 19. Laborantes in uno... Es muy feliz espresion, para denotar el amor que á un mismo tiempo tenian á Ulises su casta esposa y una hechicera liviana.

V. 20. Penelopen... Penelope, hija de Icaro principe de Esparta, y esposa de Ulises rey de Itaca, se hizo célebre en la antigüedad por la resistencia que opuso á multitud de amantes, que creyendo muerto á su marido en la guerra de Troya, solicitaban subir al tálamo de la que suponian viuda. Convenidos estos en ostigarla para que se decidiese en favor de uno ó de otro, tuvo ella que desarmarlos y entretenerios, y con este objeto les empeño la palabra de casarse con uno de los aspirantes, cuando acabase una tela que estaba trabajando. De noche deshacia lo que durante el dia adelantaba, y asi ganó tiempo, y diólugar al regreso de Ulises, que en breve desembarazó á su esposa de aquellos importunes. Tela de Penelope sa llama aun hoy, con alusion á aquel suceso, el trabajo que nunca se acaba, y con el mismo motivo se han comparado hasta ahora con Penelope las matrouas castas y prudentes.

Vitream Circen... Circe fue una famosa hechicera, á quien la mitología hizo hija del Soi, y supuso establecida en un peñon de la costa del Lucio, á que dió despues importancia el pueblo de Circeo, fundade á sus inmediaciones, y sobre cuyas ruinas se designa todavia hoy el promontorio con el nombre de Monte-Circelto. Alli suce-

#### ODE XVIII.

## AD QUINTILFUM VARUM.

Nullam, Vare, sacrà vite priùs severis arborem Circa mite solum Tíburis, et mœnia Catili.

Siecis omnia nam dura Deus proposuit; neque Mordaces aliter diffugiunt sollicitudines. dió la célebre trasferencion de los computeres de Ulises en puercos; alegoría ingeniosa y elevada que representaba reducidos á la condicion de aquellos inmundos
animales, á los hombres entregados á los placeres, à que
en efecto se abandonaron sin reserva, por instigacion de
Circe, los soldados del monarca ítaco. Este les bizo en
breve recobrar su forma primitiva, es decir, que los redujo de nuevo á la abstinencia, á la austeridad y á los
ejercicios habituales de su larga peregrinacion. No hizo
otro tanto el mismo Ulises, pues en los brazos de Circe
olvidó por mucho tiempo á la casta esposa, que en una
isla del mar vecino oponia admirable resistencia á la porfia de sus amantes. Ulises abandonó al fin la mansion de la
voluptuosa princesa, á quien dió Horacio el epiteto de vitrea,
ó por su hermosura, ó por su inconstancia y fragilidad.

V. 21. Innocentis Lesbii. Todos los escritores antiguos que hablaron de vinos, convienen en que el de Lesbos era muy inocente y delicado.

V. 22. Semeleius Thyoneus... Baco, hijo de Semele, deificada bajo el nombre de Tione.

V. 25. Malè dispari... Por valde dispari, sumamente designal.

#### ODA XVIII.

## A QUINTILIO VARO.

En los ruedos de Tibur,
Cabe los muros por Catilo alzados,
Nada primero plantes
Que la sagrada vid, amigo Varo.
Pues solo el dulce vino
Puede ahuyentar el roedor cuidado,

Sacrá vite... Se llamaba sagrada la vid por estar consegrada á Baco.

- V. 2. Mænia Catili... Dije en las notas à la oda sétima que Tibur fué fundada por Tiburto, Corax y Catilo, Ahora añadiré que el primero de los tres hermanos dió su nombre à la ciudad, y el último à la montaña sebre que fué fundada. Desde poco despues de haberse apoderado los romanos de Tibur, empezaron à buscar alli los ricos distraccion y recreo, y con este objeto construyeron deliciosas casas de campo, de las cuales algunas tuvieron despues gran nombradía. La hacendita de Horacio estaba situada al norte de Tibur, en un sitio que no hace mucho tiempo se llamaba viñas de S. Pedro.
- V. 3. Siccis omnia nam dura... La traduccion literal es, «pues Dios notificó a los no bebedores todas las cosas duras.» Ya se deja ver que no habria quien se atreviese á emplear hoy semejante locucion.
- V. 7. Liberi... No se sabe si fue cuidado ó desenido lo que hizo á Horacio designar á Baco en esta pieza con tantos nombres. En el tercer verso le llama el Dios por antonomasia, Baco en el sesto, Liber en el sétimo, Evius en el noveno, y Bassareu en el undécimo.
- V. 8. Centaurea... Reinando Ixion en Tesalia, se propagó la rabia entre los toros del monte Pelion, y bajando estos á las llanuras vecinas, hicieron grandes estragos en los ganados que en ellas pacian. Prometió el rey una recompensa à los que esterminasen aquellos animales dañinos. y con este objeto montaron á caballo algunos jóvenes de un lugar llamado Nephele, á los cuales terminada que fué su campaña, se dió el nombre de Centauros, de dos palabras griegas Kentein tourous (matar toros). Envanccidos con su triunfo, empezaron á bacer correrias nocturnas en el pais, y presentándose siempre á caballo, cosa que no era comun entonces, pues hasta mucho despues no se generalizó el arte de domarlos, aterraron á los habitantes salvages, que en su ignorancia y su miedo los miraron como unos monstruos que tenian medio cuerpo de hembre y medio de caballo. La mitología poetizó despues este hecho histérico ó tradicional, y dándele el colorido

maravilloso que daba à todos los acontecimientos de igual clase, supaso que los tales monstruos eran hijos de Ixion. porque este era el que los habia hecho salir de sus casas, y de una nube, porque nube significa en griego la palabra Nephele, que era el nombre del pueblo de donde babien salido. Aquellos hombres, que al principio habian hecho un servicio á su pais, preservándolo del mas terrible de los contagios, se convirtieron en seguida en facinerosos, y cometieron varias fechorias, y entre ellas la que Horacio recuerda en el pasage que comento. Fué el caso que habiendo concurrido con los Lapitas, habitantes del territorio vecino, á las bodas de Pirotóo é Hipodamia, se embriagaron, y pretendieron robar la novia y las mugeres de los Lapitas. Estos en defensa de su honor y del de su principe Piritóo, dieron muerte á muchos Centauros, que luego acaberon de esterminar Hérenles, Teseo y otros de los cabalieros andantes de aquel mundo salvage, que andaban desfaciendo entuertos, y que por enderezarlos con frecuencia, merecieron en seguida los honores de la apoteosis. Esta fábula indica cómo se borran las huellas de los servicios hechos á la patria, cuando se emplea el ascendiente que ellos dan, para oprimir á los mismos á quienes antes se habia defendido. Contra los que asi abusan de la influencia que por medios nobles adquirieron, se vienen conjurando desde la infancia de las sociedades, todos los instintos elevados y todas las inspiraciones generosas.

Cum Lapithis... Dióse el nombre de Lapitas s los habitantes de un pueblo de Tesalia, descendientes de un Lapita, hijo de Apolo. Estos fueron los que, segun he dicho en la nota anterior, trabaron el combate con los Centauros embriagados.

V. 9. Sithoniis... Pueblos bárbaros de Tracia, provincia situada entre el monte Hemo, el Ponto Euxino, la Macedonia, y la Propóntide y el Egeo. Es la Romania ó Romelia de hoy.

Evius... En la batalla que los gigantes empeñaron para escalar el cielo, dijo la mitología que Júpiter animaba á su hijo Baco, diciéndole et vie (valor, hijo mio), y de aqui se pretende derivada la denominacion de Evius (buen

hijo) que se dió al dios, y el grito de Evohe, que daban las bacantes en sus estrepitosas fiestas, equivalente al latino euge fili.

V. 10. Exiguo fine., etc. Cum licitum et illicitum distinguunt exiguo fine, id est, nullo discrimine, como interpretó Juan Bond.

V. 11. Avidi... id est, cupidi ad explendam libidinem, interpretan unos, mientras otros, como si el pasage fuese de fácil inteligencia, no hacen sobre él la menor observacion. La frase sin embargo es embroliada y ambigua.

Non ego te... La traduccion es, no te menearé contra tu voluntad; y esto ya se vé que es susceptible de cien interpretaciones. Algunos tradujeron este pasage diciendo: « no quitaré sin tu permiso tus estátuas del lugar que ocupan, » sin notar que suponiendo á Horacio esta intencion, le hacian caer en una incoherencia chocante, y en una violenta transicion. Otros se limitaron á verter el quatere por arrastrar ó sacudir, y siendo esto tan ininteligible como el quatere latino, dejaron el pasage sin traducir. Por mí creo que la metáfora, siempre oscura del original, se aclara enlazándola con lo que precede. Se trataba de recomendar la moderacion; se acababa de decir que Baco recordaba á cada instante las desgracias que habia causado la embriaguez. Pues ¿qué apóstrofe mas natural que, « divino Baco, yo no beberé mas que lo que tú permitas; no me abandonaré al esceso del vino?» Asi esplican este lugar Acron, Mancinelli, Torrencio, Desprez, etc. Yo, sin embargo, no he querido espresar terminantemente esta idea, porque á pesar de lo natural que parece, podria no ser la de Horacio, y me he contentado con sustituir á la inconservable metafora del original, otra mas clara, y que se presta mas fácilmente á todas las interpretaciones.

Bassareu... Nombre que se dió á Baco por una vestidura talar que usaba, y que segun algunos se hacia en Basara, ciudad de Lidia. Otros pretenden que esta denominacion se deriva de la palabra tracia Bassaris (zorra), porque las bacantes iban vestidas con pieles de zorra. V. 12. Nec variis etc... En las bacanales se lievaban en procesion canastas cubiertas de yedra y de pámpanos. Parece que en estas iban ciertos instrumentos de labor, que se ocultaban cuidadosamente del pueblo, sin duda por mantenerle en el respeto y la veneracion, que acaso se habria disminuido desde que hubiera cesado esta especie de prestigio. Otros dicen que se llevaban imágenes muy indecentes del dios, cubiertas de varias hojas. El hecho es que no se paseaban sin ciertas precauciones las insignias ó símbolos del culto, y que en el de Baco, como en el de otras muchas divinidades paganas, se habria reputado sacrílega la accion de descubrir, y aun la de querer profundizar aquellos misterios.

V. 13. Sava tene cum Berecynthio cornu tympana... Alejad de mí el espantoso ruido de vuestros atabales, y el de las cornetas del monte Berecinto, es la traduccion literal. El sentido es, «lejos de mí los escesos de la embriaguez, que hace tocar los atabales y tambores que suenan en vuestras fiestas, y en las de Cibeles, celebradas sobre el monte Berecinto en Frigia;» pues al son de los atabales y tambores no son consiguientes el amor propio, la exaltación de la vanidad etc., sino á la embriaguez, de que suelen ser efecto estos vicios.

V. 15. Et tollens vacuum... Este hermoso verso califica perfectamente la jactancia. Tollens vacuum verticem, es una felicísima espresion. En algunos manuscritos y ediciones se lee atollens, y aun extollens.

V. 16. Arcani fides prodiga... La fé pródiga del secreto, y mas transparente que el vidrio, es la traduccion literal. Pero ¿qué quiere decir la fé pródiga del secreto? ¿No deberia decirse mejor la infidelidad? ¿Se puede continuar llamando fiel al que ha revelado la confianza que se le ha becho? Sí, en el caso de que se trata; pues no está libre el amigo mas fiel de descubrir en la embriaguez secretos importantes, ni por las indiscreciones á que durante ella se abandone, compromete rigorosamente la opinion de su fidelidad. La necesidad de aclarar esta idea me ha obligado á emplear cuatro versos para traducir uno del original.

# ODE XIX.

#### AD GLYCERAM.

Mater sæva Cupidinum, Thebanæque jubet me Semeles puer, Et lasciva Licentia Finitis animum reddere amoribus. Urit me Glyceræ nitor, 5 Splendentis Pario marmore purius Urit grata protervitas, Et vultus nimiùm lubricus aspici. In me tota ruens Venus Cyprum deseruit; nec patitur Scythas, 10 Et versis animosum equis Parthum dicere, nec quæ nihil attinent. Hic vivum mihi cespitem, hic Verbenas, pueri, ponite, thuraque Bimi cum patera meri. 15 Mactatà veniet lenior hostià.

# NOTAS.

Esta pequeña pieza tiene todo el calor, toda la vehemencia que la poesía es capaz de comunicar á las ilusiones del amor. Grata protervitas, vultus lubricus aspioi, tota ruens Venus etc., forman imágenes, en que cual-

### ODA XIX.

#### A GLICERA.

Manda la madre del Amor tirana,

Manda la Ociosidad libre y lasciva,

Y el hijo de la Sémele tebana,

Que hoy en mi pecho antiguo amor reviva.

De Glicera me abrasa la hermosura,

Que al mármol pário en brillantez iguala:

Abrásame su artera donosura,

Y la alba faz en que el amor resbala.

Venus que sobre mi se precipita,

Dejó à Chipre; y al Parto que provoca

En su fuga á la lid, y al duro escita

Cantar me veda, y cuanto á amor no toca.

Verde cesped aqui., fresca verbena Traed, pages, traed incienso y flores; Una copa añadid de vino llena, Y ofrendas puedan ablandar rigores.

quier inteligente descubre desde luego la mano de na hábil pintor. Fr. Luis de Leon y D. Esteban de Villegas tradujeron esta pieza.

V. 1. Mater sava Cupidinum... La calificacion de cruel dada à la madre del amor, es completamente exacta, somo que indica las inquietudes que aquella pasion acartes. Horacio habla de Cupidos en piural, y Amores di-

jeron en plural los traductores, sin notar que los Amores no eran hijos de Venus, sino una especie de génios alados y juguetones, que con los Juegos, los Placeres y las Risas, formaban la córte de aquella diosa y de su hijo Cupido. Los mitólogos no están de acuerdo sobre quien fue el padre de esta graciosa divinidad, y unos atribuyeron el bonor á Júpiter, otros á Vulcano ó á Marte, al Cielo algunos, y otros al Caos; y aun hubo entre ellos quien hizo de Cupido y el Amor dos seres distintos, moderado y dulce el último, violento é irritable el primero. Cualquiera que fuese el orígen de esta variedad de tradiciónes, lo que no tiene duda es, que como en Venus la hermosura, se personificó en Cupido el amor, y que porque nadie podia resistir à su poder, se le representó, ya con un carcax lleno de flechas para herir corazones, ya con una antorcha encendida para abrasarlos, ya mentado sobre un carro tirado de leones y panteras, que su influencia amansaba; mas frecuentemente con una venda en los ojos, símbolo de la ceguedad habitual de los amantes, y siempre con alas, emblema de lo transitorio y fugaz de los placeres del amor. Cuéntase que quejándose un dia Venus de que su hijo se mantenia siempre en estado de niño, le indicó Temis, « que el modo de hacerle crecer, era darle un hermano; » y que habiendo tenido luego Venus un segundo hijo, se dió á este, en contraposicion al nombre de Eros ó amor, con que se designaba á Cupido, el de Anteros ó contraamor, con cuya denominacion no se pensó indicar contrariedad ú oposicion, sino retorno ó reciprocidad. Apenas nació Anteros, sintió en efecto Cupido crecer sus fuerzas y agrandarse sus alas, pero con la particularidad de que volvian á su estado antiguo desde el momento en que se separaba de su nuevo hermano: delicada é ingeniosa alegoría, con la cual se quiso significar « que la reciprocidad hace crecer el amor, » ó que « no puede ser duradero un cariño no pagado. » Quizá Horacio aludió á los des hijos de Venus, cuando habló de Cupidos en plural, ó con este plural designó acase los Deseos, pues de ellos como del Amor se puede supomer madre à la bermosura. El epiteto de cruel dado à la

madre de los Deseos seria todavía mas significativo y exacto, que aplicado á la madre de los Amores. Por esto habia yo dicho en mi primera traduccion,

La cruel madre del cruel Deseo Y la Licencia loca, Y el ardiente Lieo . Hoy al amor de nuevo me provoca.

V. 2. Thebanz Semeles puer... Semele, madre de Baco, era hija de Cadmo, rey de Tebas.

V. 3. Et lasciva licentia... Este lasciva, retozona, es de una fuerza admirable. Lasciva licentia podria tambien significar la licencia que suele acompañar á la ociosidad; de manera que el sentido fuese, «la madre cruel de los Deseos, la ociosidad licenciosa, las inspiraciones del vino, ó sea el goce frecuente de los placeres de la mesa, todo me incita á volver á los del amor.»

V. 5. Urit me Glyceræ nitor... «Me quema el brillo de Glicera, » forma una metafora incoherente, que se complica mas, cuando el tal brillo es comparado en seguida al del mármol. Se puede decir me abrasa la hermosura, trasladando á esta cualidad la virtud del fuego: pero no se debe decir me abrasa el brillo de la hermosura, tersa como el marmol, porque no solo se atribuye entonces al conjunto de perfecciones que se llama hermosura, la virtud de quemar, sino la de quemar con una cosa que no quema, cual es la tersura de una piedra. El defecto aparece mayor cuando se añade, me abrasa su cara resbaladiza, pues este epíteto atribuye á la cara una cualidad, que nada tiene que ver con la virtud del fuego. La aglomeracion de metáforas arguye sin duda fantasía ardiente; pero los jóvenes que deseen hacer progresos en la poesía, deben cuidar de que el brillo no perjudique á la exactitud, ni la riqueza á la correccion.

V. 6. Pario marmore... De un árcade llamado Paros, se llamó asi una de las islas Cíciadas, situada cerca de la de Naxos (conocida aun hoy con este nombre, ó con el de Naxia), y de la de Giaros, hoy Joura. Paros fué

célebre en la antigüedad por haber sido patria de Arquiloco, de Fidias y de Praxiteles; y mas aun, por sus canteras de mármol, tan estimado antes, y de uso tan general, como hoy lo es el de Carrara.

V. 7. Grata protervitas... Procacitas sine impudentia, dice Acron, lo que equivale rigorosamente á desenfado.

V. 8. Lubricus... Epíteto metafórico, y la metafora muy exacta y muy poética, si no estuviera confundida con las de que he hablado en la nota al verso quinto. Incitador no es á la verdad su equivalente rigoroso, pero yo temí que se tachase de osado el epíteto resbaladizo, que habia ea mí primera tradoccion. En ella se leia esta estrofa.

La hermosura de Glicera me hechiza, Mas que el mármol lustrosa; Su faz resbaladiza, 'Y su artería abrásame donosa.

V. 9. In me tota ruens Venus... Me parece que no hay an castellano un verbo equivalente a este rutt. El maestro Leon traduce asi este pasage:

Con impetu viniendo

En mi la Venus toda, desampara

Su Cipro dulce y cara,

Y ni que el Scita quiere, ni el que hayando

Valiente se mantiene,

Ni que diga lo que ni va ni viene.

Este es igualmente indigno de Horacio y del macetro Leon. Villegas lo hizo algo mejor, cuando tradujo,

Desgrada en mí Venus
Su Chipre deja; y no que al Cita cante,
Ni al que vueltos los frenos
Es rayo fulminante,
Ni menos lo que es menos importante.

Sin embargo hay que notar en esta version, primero,

que en castellano no se dice despeñs en mi, sino sobre mi; segundo, que Venus no es consonante de frenos; tercero, que la repeticion del menos del último verso es pesada é inútil.

V. 10. Cyprum deserutt... Chipre, isla situada á la estremidad oriental del mediterráneo, se creis que había estado en otro tiempo unida á la Siria, de la eual la habia separado un cataclismo, como á la Sicilia de la Italia. Poblaron à Chipre primero los fenicios, y mas tarde se establecieron en la isla colonias griegas, y entre unos y otros pobladores construyeron importantes ciudades, de las cuales varias fueron gobernadas por reyes tributarios del soberano de Persia. Entre estas ciudades se contaban Amatunta, Pafos é Idalia, sobre cuyas ruinas se levantaron las que hoy se llaman Limiso, Bafa y Dalin. En todas tres tenia Venus templos magníficos, y en el de Pafos era adorada bajo la forma de un trozo de mármol de figura cónics. Horacio no podia ponderar mas la fuerza con que Venus toda entera habia caido sobre él, que diciendo que «abandonaba la isla,» en que recibia un culto tan general y suntuoso.

Scythas... Los escitas propiamente dichos, habitaban en tiempo de Horacio el vasto pais comprendido entre la Sérica, la India, la Sogdiana y la Sarmácia asiática; este territorio se designa hoy con el nombre de Tartaria. En tiempos anteriores unas tribus escitas habian ocupado parte del espacio comprendido entre el Tánais y el Istro (hoy el Don y el Danubio), y etras la costa del Ponto Euxino (mar negro) desde las bocas del Istro hasta la laguna Meotis (mar de Azof) y las orillas del Boristenes (el Nieper). Horacio entendia siempre por escitas los salvajes habitantes de la parte mas septentrional que conocian del Asia los romanos.

V. 12. Parthum... Véase la nota al verso cincuenta y tres de la oda duodécima.

V. 16. Mactata ventet lenior hostia... El maestro Leon y D. Esteban de Villegas citados, los Sres. Dacier, Daru, Gargallo, y los demas traductores ó comentadores que creyeron que lenior debia referirse á Venus, se equivocaron

seguramente. El poeta no tiene necesidad de llamar á Venus, de quien ha dicho tota in me ruit; quiere hacerla un sacrificio, y el objeto es que la diosa haga á Glicera deponer su rigor. Venus no se supone aqui ofendida, Glicera se supone esquiva, y su esquivez es la que el amante debe proponerse vencer con el sacrificio que piensa hacer à la madre del amor. A pesar de que esta me parece la única interpretacion natural, yo no he querido sin embargo desenvolverla en la traduccion, y he empleado de

## ODE XX.

#### AD MÆCENATEM.

Vile potabis modicis Sabinum
Cantharis, Græca quod ego ipse testa
Conditum levi, datus in theatro
Cum tibi plausus,

Chare Mæcenas eques, ut paterni Fluminis ripæ, simul et jocosa Redderet laudes tibi Vaticani Montis imago.

Cæcubum, et prælo domitam Caleno
Tu bibes uvam: mea nec Falernæ
Temperant vites, neque Formiani
Pocula colles.

10

5

intento una frase tan anfibológica como la del original, contentándome con indicar la inteligencia que á una y otra debe darse. Por lo demas, ya observó algun intérprete que á Venus no se hacian sacrificios sangrientos, y que por tanto el verbo mactare no tiene aqui su significado ordinario, y equivale á adolere, augere. El mactata hostia quiere decir pues, «hecho el sacrificio,» para el cual ya ha pedido antes el poeta lo necesario, à saber, musgo, verbena, incienso y vino.

# ODA XX.

#### A MECENAS.

En chicas copas vino De Sabinia ordinario Beberás en mi casa. O Mecenas amado. Púsele en barril griego Que tapé por mi mano, Cuando de aplausos Roma Te colmé en el teatro, Que flel repitió el eco Del alto Vaticano. Y que del pátrio Tiber En torno resonaron. Tú el rico vino bebes Del cécubo collado, Y el que calenas prensas Sudan, mientras mi vaso Jamás el nectar tiñe Falernio ni Formiano.

## NOTAS.

El licenciado Juan de la Llana hizo de esta oda la traduccion siguiente.

> Mecenas dulce y caro, Si á mi chozuela y heredad vinieres, Barato vino y claro Beberás, que te cause mil placeres, Que yo lo encerré, cuando Todo el teatro te miró alegrando: Y cuando alli se overa Aplauso mas alegre y favorable En toda la ribera, Y en todo el monte resonó un amable Concento de alabanzas, De gloriosas y ciertas esperanzas. Beberás del templado Caleno con el cecubo espumoso, Que yo tengo guardado, No del falerno fuerte y riguroso: Ni los vinos livianos, Que crian los collados formianos.

V. 1. Vile Sabinum... Parecerá estraño que Horacio anunciase á Mecenas que no tenia otro vino que darle mas que el ordinario del pais, cuando era tan fácil adquirirlo bueno, y tan natural que así lo hiciese el que debia recibir en su casa á tan ilustre huésped. Pero cesará la estrañeza cuando se adopte la suposicion de algunos escoliadores, segun los cuales Horacio escribió este billete en contestacion de otro que le hàbia dirigido Mecenas, anunciándole que en un viage que iba á hacer, pasaria por la casa de campo del poeta. Verosimilmente

este no tenia en ella el surtido da vinos superiores á que estaba acostumbrado su protector. Por lo demas, el vino de Sabinia era de los mas ligeros de Italia. Inter Italica leviseimum, le llamó Ateneo.

Modicis... Algunos intérpretes creyeron que este adjetivo estaba aqui en lugar del adverbio modice, y supusierou que el poeta queria decir que Mecenas beberia poco. porque era malo el vino que habia de beber; y asi espresé vo la idea en mi primera traduccion. Pero baciéndolo, cometí un error que debo hoy rectificar. En las mesas antiguas se servia como en las modernas, cada especie de vino en un vaso proporcionado, y es verosimil que al que ofrecia el poeta, correspondiese ser servido en pequeñas copas (modicis cantharis), si no por su calidad originaria, por la circunstancia de haber sido trasegado a un barril bien envinado, precaucion que Horacio aseguraba no haber omitido. Asi, lo que él quiso decir, fue, «No hallarás aqui la variedad de vinos esquisitos, de que en las casas acomodadas de Roma hay siempre un abundante surtido; no tendrás mas que vino ordinario de Sabinia, pero ya rancio y licoreso, porque cuidé de ponerlo tiempo há, en un barril de vino griego, y lo tapé y acondicioné yo mismo, en términos que se bebe en copas pequeñas, como todos los rancios y espirituosos.»

V. 2. Græca testa... En vasija ó tonel que habia teninido vino de Grecia. Los remanos acomodados se hacian

llevar el mejor vino de aquel pais.

V. S. Levi... Pretérito del verbo lino. Los antiguos, despues de haber adobado sus vinos con cal, azafran, pez y otras drogas, tapaban sus cubes con cera, goma, yeso etc.

Datus in theatro... Habla de los aplausos que recibió Mecenas en el teatro de Pompeyo, con motivo de haber sobrevivido à un gran paligro que corrió, y que segun unos provino de haberse agravado las dolencias habituales que padecia, y segun otros, de otra causa no averiguada.

V. 5 y 6. Paterni fluminis..., Ya aigunds comentadores observaron sobre este lugar, que no pudo Heracio designar al Tiber de una manera mas lisonjera, que llamándole « el rio de los antepasados de Mecenas. » Este era oriundo de Etruria, y el Tiber nacia en el mismo país.

V. 6 y 8. Jocosa imago... En las notas á la oda doce dije por qué se llamaba al eco, «divertida, ó festiva, ó juguetona imágen de la voz.»

V. 7. Vaticani... El teatro en que Mecenas recibió el testimonio de benevolencia pública de que he hablado antes, estaba á la izquierda del Tiber, y el monte Vaticano á la derecha. Los aplausos del teatro fueron segun el poeta, tan estrepitosos, que pudo repetirlos el eco del mente.

### ODE XXI.

### IN DIANAM ET APOLLINEM.

Dianam teneræ dicite virgines: Intonsum, pueri, dicite Cynthium, Latonamque supremo Dilectam penitus Jovi. Vos lætam fluviis, et nemorum comà. Quæcumque aut gelido prominet Algido, Nigris aut Erymanthi Silvis, aut viridis Cragi. Vos Tempe totidem tollite laudibus, Natalemque, mares, Delon Apollinis, f0 Insignemque pharetrà, Fraternaque humerum lyra. Hic bellum lacrymosum, hic miseram famem. Pestemque à populo et principe Cæsare, in 15 Persas atque Britannos, Vestrà motus aget prece.

V. 9. Cæcubum... otros Cæcubam... Cecubo era una aldea cerca de Gaeta, Formia (Mola) una ciudad del Lacio, Cales (Calvi) otra ciudad de Campania, y Falerno era el nombre de un territorio de la misma provincia, situado entre Sinuesa (Torre di monte Dragone) y el Vulturno. Las viñas de aquellos terrenos producian los mejores vinos de Italia, y entre ellos era el mas caro el de Falerno, porque no se empezaba á beber hasta que tenia quince años. El monte Másico, de que hablé en las notas á la oda primera, hacia parte del pago de Falerno, y llegaba hasta Sinuesa.

### ODA XXI.

# HIMNO A DIANA Y APOLO.

Cantad, doncellas, á la casta Febe, Cantad, ó niños, al intonso Cintio, Y á la querida del potente Jove Alma Latona.

Cantad, doncellas, á la que ondas limpias Ama, y los bosques que en las cimas se alzan Del verde Crago y el helado Algido Y el Erimanto.

Cantad, ó niños, al ameno Tempe, Y á Delfos, patria del insigne Apolo, Y su hombro ornando la fraterna lira, Su arco de oro.

El blando al ruego, alejará las plagas De peste y hambre y lagrimosa guerra, De Roma y César, y al britano y medo Enviarálas.

# NOTAS.

Este himno, pues tal es el título que le dan los antiguos códices, fue hecho verosimilmente para ser cantado en alguna fiesta de Apolo y Diana. Los que creyeron que hacia parte del canto secular se dejaron sin duda engañar por la conformidad del objeto.

V. 1. Dianam... De Diana hablé en una de las notas al verso veinte y dos de la oda duodécima.

V. 2. Cynthium... Dióse á Diana el sobrenombre de Cintia, y el de Cintio à Apolo, por haber nacido en el monte Cinto, en la isla de Delos. De Apolo hablé en la nota al verso treinta y dos de la oda segunda. El epiteto intonso que le da aqui Horacio, alude á lo largo y suelto de sus cabellos, que simbolizaban los que se atribuian al sol.

V. 3. Latonam... Latona fué hija del Tiempo segun Homero, y de Ceo, uno de los titanes, segun otros mitólogos. Supúsosela amada de Jupiter, y se miraron como fruto de este amor los dos mellizos Apolo y Diana, es decir, el sol y la luna. Apenas existe una tradicion mitológica que mas claramente señale la huella de su orígen alegórico. El titan Ceo, de quien se hizo descender à Latona, era como Saturno, hijo del Cielo y de la Tierra, y los mismos padres tuvo Febe, muger del poderoso titan. Esta Febe, madre de Latona, fué adorada como la luna, y bajo el mismo concepto tuvo un culto su nieta Diana, lo cual no prueba otra cosa, sino que se multiplicaban ó reproducian bajo diferentes formas, las personificaciones de los grandes objetos que llamaban la atencion en la naturaleza. Por eso Saturno, símbolo del tiempo, fué a la vez hijo y esposo de la Tierra, sin que por este doble carácter, que á ser real, santificaria el mas horrible de los incestos, se rebajase de un ápice el respeto que se le tributaba. De Latona se dijo que para darle un asilo contra la cólera de Juno, habia Neptuno hecho salir del mar la isla de Delos, donde parió la fugitiva sus dos célebres mellizos; alegoría con la cual se quiso significar, que en su orígen se levantaron el sol y la luna del seno de las aguas, por la fuerza misma de la creacion, ó consagrar acaso el hecho de la aparicion de los dos grandes fanales de la tierra por el lado del Oriente, en cuya direccion se hallaba Delos con respecto á la Grecia. Sobre el significado de la palabra Latona, véanse las notas á la oda segunda, y sobre la intervencion de Jupiter en la generacion de los dioses y de los héroes, las notas á la tercera.

- V. 5. Vos lætam. . Este cuarteto es muy armonioso.
- V. 6. Algido... Se llamaba asi un monte y una ciudad del Lacio, situada á siete leguas de Roma.
- V. 7. Erymanthi... El Erimanto, monte de la Arcadia, vecino á la antigua Psophis (hoy Dimizana), fué célebre en la fábula, porque en él mató Hércules al jabali monstruoso que asolaba el pais, y por la trasformacion de la ninfa Calisto.
- V. 8. Cragi... El Crago era un alto monte de Licia, cerca de la ciudad que hoy se llama Macri en Natolia. En la mitología fue famoso este monte por la aventura de la Quimera, mónstruo de que mas adelante tendré ocasion de hablar.
- V. 9. Tempe... Véase la nota al verso cuarto de la oda sétima.
- V. 10. Delon... En la nota al verso tercero he señalado el orígen mitológico de esta isla. Ahora añadiré que
  á pesar de su corta estension, pues apenas tiene una legua
  de largo, y menos de media de ancho, fue célebre en la
  antigüedad por haber sido durante algun tiempo el depósito del tesoro de la Grecia, y porque todos los años enviaban á ella los atenienses una diputacion llamada Theoría (visita al Dios), y encargada de hacer un sacrificio á
  Apolo. Delos es el mas pequeño de los islotes conocidos
  hoy en el archipiélago con el nombre de Sdiles,
- V. 12. Fraterná lirá... Con la lira que le habia regalado su hermano Mercurio, y de que hablé en la nota al verso sesto de la oda décima.

V. 15. Persas atque Britannos... De los persas hablé en las notas á la oda segunda. En cuanto á los britanos, que ocupaban el pais conocido boy con el nombre de Inglaterra, eran en tiempo de Horacio una conquista nueva, que como todas las de su clase, daba mucho que hacer.

# ODE XXII.

# AD ARISTIUM FUSCUM.

| Integer vitæ, scelerisque purus      |   |
|--------------------------------------|---|
| Non eget Mauris jaculis, neque arcu, |   |
| Nec venenatis gravida sagittis,      |   |
| Fusce, pharetra;                     |   |
| Sive per Syrtes iter æstuosas,       | 5 |
| Sive facturus per inhospitalem       |   |
| Caucasum, vel quæ loca fabulosus     |   |
| Lambit Hydaspes.                     |   |
| Namque me silvà lupus in Sabinà,     |   |
| Dum meam canto Lalagen, et ultra     | 0 |
| Terminum curis vagor expeditus,      |   |
| Fugit incrmem:                       |   |
| Quale portentum neque militaris      |   |
| Daunia in latis alit æsculetis;      |   |
| Nec Jubæ tellus generat, leonum      | 5 |
| Arida nutrix.                        |   |
| Pone me pigris ubi nulla campis      |   |
| Arbor æstivå recreatur aurå,         |   |
| Quod latus mundi nebulæ, malusque    |   |
| Jupiter urget: 2                     | 0 |
|                                      |   |

La Britania se mantuvo despues de la espedicion de Julio César, en guerra casi constante con Roma, que no acabó de conquistarla hasta el reinado de Domiciano. Debia pues contar el poeta à los britanos, como à los persas, entre los mas terribles enemigos del imperio.

## ODA XXII.

## A ARISTIO FUSCO.

No el hombre justo, y de mancilla exento, De dardos moros, Fusco, necesita. Ni de la aljaba llena de saetas Envenenadas.

Ora atraviese el Cáucaso salvaje, Ora las Sirtes abrasadas corra. Ora las tierras que el lejano Hidaspes

Baña famoso.

Pues que si inerme, en el sabino bosque, De cuitas libre, á Lálage cantando Yo me estravío, monstruoso lobo

Viéndome huve.

Lobo terrible, cual guerrera Pulla Jamás criára en sus espesas selvas. Ni Africa ardiente, de leones fieros Arida madre.

Aunque en el polo, dó jamas recrea Aura suave al árbol aterido. Lugar de nieblas y aire pestilente,

Fusco, me pongas,

TOMO I.

Pone sub curru nimiùm propinqui Solis, in terra domibus negata, Dulcè ridentem Lalagen amabo, Dulcè loquentem.

# NOTAS.

Esta es una pieza muy singular, y que á mi ver no merece todos los elogios de que tantas veces ha sido objeto. Por de contado no se puede adivinar si es séria ó burlesca; pero bajo cualquiera de estos aspectos que se la considere, el examen no podrá menos de rebajar la opinion de su mérito absoluto. Las dos primeras estrofas encierran una sentencia sublime, presentada con todo el aparato de la elocuencia, con todo el prestigio de una diccion pura y de una versificación brillante; mas júzguese de la oportunidad de la aplicacion por la aventura que dió ocasion á la oda. Cantando Horacio, ó meditando versos en honor de Lálage, se internó un dia en una maleza, en donde se encontró con un lobo, que al verle se fue sin bacerle daño. Y e se cita esta aventura para probar que el hombre justo no tiene necesidad de armas, aun cuando haya de transitar por los parages mas peligrosos, tales como la parte interior del Africa, ó los desfiladeros del Cáucaso, recorridos mas que habitados por tribus salvajes? ¿Hubo jamás un hombre que osase decir sériamente, los lobos huyen de mi porque soy virtuoso? Pero si de esta reflexion se infiere que la pieza es burlesca, el tono de las dos primeras y de las dos últimas estrofas contradice abiertamente esta consecuencia. ¿No seria en efecto escarnecer el principio filosófico v consolador, sentado en las dos primeras, el hacer de él una aplicacion ridícula? Y en cuanto á las dos últimas. ano seria dislocada en una pieza jocosa la espresion del

O ya en la zona, que habitar prohibe Febo vecino, adoraré à mi bella Lálage siempre, la que dulce habla, Dulce sonrie.

sentimiento del amor, hecha con tanta pompa en las imágenes, tanta gracia en el estilo, tanta armonia en la construccion de los periodos, que la profusion y la belleza de los adornos hace no pensar en lo estraordinario del conjunto? Hubo un comentador ingenioso, que movido acaso por estas consideraciones, atribuyó á Horacio el designio, no de celebrar en esta pieza las ventajas de la virtud en general, sino de recordar la especie de privilegio que les antiguos creian perteneser á los poetas, privilegio que se estandió hasta ahuyentar con su canto á los anismales dañinos. Pero en este caso, ¿á qué empezar la composicion con el soberbio elogio del hombre puro, y alegar como prueba de la verdad proclamada en los dos primeros cuartetos, la aventura de que se envanece el poeta?

- V. 2. Mauris jaculis... Tal es la leccion del mayor número de manuscritos. Otros leen menos elegantements Mauri. Ya hablé de los mauros en la nota al verso treinta y nueve de la oda segunda.
- V. 4. Fusce... Aristio Fusco, filólogo célebre, y grande amigo de Horacio.
- V. 5. Syrtes estussas... El epiteto de calorosas ó abrasadoras que da Horacio á las Sirtes, hizo pensar á los mas de sus comentadores, que él no aludia aqui á los peligrosos bancos de la costa septentrional de Africa, designados con los nombres de grande y pequeña sirte, y de que ya tendré ocasion de hablar, sino á los arenales ardientes de la Libia, tan peligrosos é incómodos de atravesar, como los desfiladeros del Cáucaso. Esta opinion se ha generalizado, y no sin razon, puesto que muchos poetas antignos hablaron de las Sirtes interiores de Africa, que

por supuesto debian ser diferentes de las marítimas. Pero pudiendo aplicarse á estas el epiteto de estuosas, igualmente que á las interiores, no hay porque fundar en dicha calificacion una designacion esclusiva, y menos, cuando la idea del poeta es tan exacta de un modo como de otro.

- V. 6. Inhospitalem... Donde no se encuentra hospitalidad. Desierto, que interpretan algunos, no es exacto.
- V. 7. Caucasum.... Caucaso, célebre cordillera del Asia, entre los mares Caspio y Euxino, no es menos famosa hoy por los esfuerzos, que para subyugar á sus feroces habitantes hace sin cesar el poderoso imperio del Norte, que lo fue en la fábula por el castigó de Prometeo. Fabulosus... De quo multa fantur, famoso, como he traducido.
- V. 8. Hydaspes... Rio de la India, célebre sobre todo en la antigüedad, porque en sus orillas derrotó Alejandro Magno el formidable ejército de Poro.
- V. 10. Lalagen.... Charites lee el padre Urbano Campos, y traduoe por consiguiente mientras canto á mis Gracias. Pero esta variante, tan singular como es y tan arbitraria, se enneblece si se compara con la de su consocio Juvencio, que en lugar de dum meam canto Lalagen, lee, dum sequor calles dubios.
- V. 14. Daunia... De su rey Dauno, suegro de Diómedes, se llamó en otro tiempo Daunia la parte de la Pulla, que hoy se llama la Capitanata.
- V. 15. Jubæ tellus... Aunque el Africa sea una vastisima region, que de poniente á levante se estiende desde las playas del Atlántico hasta las del mar rojo, se le dió el nombre de tierra de Juba, y tierra de Yugurta, porque de estos personages el último reinó en la pequeña parte de Africa llamada Numidia, y Juba en la llamada Mauritania. De estos dos monarcas africanos se hablaba mucho en Roma en tiempo de Horacio, pues casi al nacer él, habia Yugurta dado mucho en que entender á los romanos, y Juba, contemporáneo del poeta, fué en una ocasion importante, muy bien tratado por Augusto.

V. 16. Arida nutrix... Yo creo que Horacio quiso hacer una antítesis con las dos palabras de seca nodriza, muy enérgicas y significativas á la verdad, pero que forman un contraste marcado, pues que la calificacion habitual de las nodrizas es la de rolliza ó lozana, en vez de la de árida ó seca.

V. 17. Pone me pigris... Esta estrofa en que Horacio bosqueja la tristeza y la insalubridad de las regiones boreales, es muy armoniosa y delicada.

V. 23. Duice ridentem... El jesuita Juvencio sustituye á estos dos versos, estos otros.

> Sola me virtus dabit usque tutum, Sola beatum.

Este comentador, á quien escandalizaba sin duda el

Dulcè ridenten Lalagen amabo, Dulcè loquentem,

se hubiera podido ahorrar el escrúpulo y el trabajo de la correccion, con solo haber visto, como su consócio Hardouin, simbolizada en Lálage la religion cristiana. Es verdad que Juvencio no podria creer que Horacio hubiese hecho una pieza, en que se manifestase enamorado de una religion que su dívino autor no habia aun revelado á la tierra; pero el jesuita habria desvanecido el escrúpulo, creyendo como Hardouin, que estas odas no eran de Horacio, sino de un monge del siglo XIII.

los manuscritos, que no se sabe por qué disgustó á Salmasio, Bentlei y á otros críticos. Si la razon fue porque los árboles no tienen hojas cuando viene la primavera, ¿quién no vé que este adventus veris debe tener una significacion un poco mas lata? y ¿quién no sabe que estas licencias son muy frecuentes en los poetas? Por una de las que ellos se tomaban, el inhorruit pudo equivaler á sacudió, agitó, y aun á hizo temblar, y este efecto producen real-

### ODE XXIV.

### AD VIRGILIUM.

Quis desiderio sit pudor aut modus Tam chari capitis? Præcipe lugubres Cantus, Melpomene, cui liquidam Pater Vocem cum cithara dedit.

Ergo Quintilium perpetuus sopor Urget! cui Pudor, et Justitiæ soror Incorrupta Fides, nudaque Veritas Quando ullum invenient parem?

Multis ille bonis flebilis occidit,

Nulli flebilior quam tibi, Virgili.

Tu frustra pius, beu! non ita creditum

Poscis Quintilium Deos.

5

Quòd si Threicio blandiùs Orpheo, Auditam moderere arboribus fidem, mente los vientos, que en otra parte califica Horacio de compañeros de la primavera.

V. 10. Getulusve leo... Dábase el nombre de Getulia á un vasto pais de Africa, colindante con la Numidia y las Mauritanias. En sus vastas soledades se criaban y se crian aun, feroces leones. Los getulos hicieron muchas veces un papel importante en las guerras que sostuvieron los romanos en aquella parte de Africa.

### ODA XXIV.

### A VIRGILIO.

¿Qué moderacion cabe, Que rubor en llorar tan caro amigo? Triste canto, ó Melpomene, me inspira, Melpomene, á quien voz blanda y suave Concedió Jove y resonante lira.

¡De la muerte tirana
Bruma á Quintilio pues el sueño eterno!
¿Donde hallará otro igual entre hombre tanto,
La pura Fé, de la Justicia hermana,
La desnuda Verdad y el Pudor santo?

De los buenos llorado,
De nadie fuélo cual de tí, Virgilio.
En pio ruego empero al alto cielo
En vano le demandas. No fue dado
Para vivir sin fin al triste suelo.

En vano pulsarias Las blandas cuerdas del laud de Orfeo, Que selvas movió un dia con sus sones; Non varies redent sanguis imagini, Quam virga semel horrida, 15

Non lenis precibus fata recludere, Nigro computerit Mercurius gregi. Durum, sed levius fit patientia Quidquid corrigere est nefas.

20

## NOTAS.

Esta es una hermosa oda. Horacio intenta consolar á Virgilio en la muerte de su amigo Quintilio. Para esto empieza por llorarla él mismo, justificando su llanto con un elogio megnifico de las virtudes del amigo que ambos han perdido. En seguida recuerda á Virgilio la imposibilidad de restituirle á la vida, y últimamente le recomienda la resignacion. Este plan es noble, natural y correspondiente á la circupstancia; la dieción facil y sencilia manifiesta que no ema efectado el dolor de que el poeta se printa poseido, y el colorido lúgubre, y la cadencia armoniosamente lánguida de los versos hacen ver que la poesía puede dar á los objetos mas interesantes nuevo interés y nuevas gracias.

V. 1. Quis desiderio... La traduccion literal seria «¿Qué rubor puede haber, ni que moderacion en la pérdida de un hombre tan queridé?'» y á esto ya se vé que le falta algo para que sea elegante, y aum exécto en una lengua moderna. En todas ellas seria menester decir « ¿por qué avergonzarse de llorar? » Las maneras elípticas de Horacio serán siempre el tormento de sus traductores.

V. 3. Melpomene... En otra parte he dicho que este era el nombre de la Musa de la tragedia. L'anriose sat de la palabra griega melpomat (cantar), y por eso la invoca aqui

No la vida á su sembra volverias,
Que del Stix en las lóbregas regiones
Con su vara inflexible
Mercurio, sordo al ruego temerario,
De sombras á la grey juntó severo.
Daño que remediar es imposible,
Hágalo la paciencia llevadero.

Horacio, habiendo de entonar una cancion fúnebre. Ya diré mas adelante que en la tragedia antigua habia cantos, es decir, trozos de poesía lírica que cantaban los coros, y que formaban una parte muy importante de la composicion.

V. 3 y 4. Liquidam vocem... Voz suave. Hubo escritor latino que llamó liquida anima á los acentos suaves de la flaute.

V. 5. Quintifium... Era serosimilmente al savero crítico, de quien se hace mencion al fin de la epistola á los Pisones, y que fue grande amigo de Horacio y de Virgilio.

V. 6. Cui Pudor... El grupo de virtudes que presenta aqui Horacio como lastimadas por la pérdida del amigo á quien llora, hace un admirable efecto. El Pudor, la Justicia, la Fé y la Verdad, habian sido divinizadas por la mitología. El Pudor tuvo bajo este nombre altares en Atenas y Esparta, y bajo el nombre de Pudicitia templos suntuosos en Roma. Túvolos la Justicia, de quien para señalar los progresos de la desmoralización universal, se dijo que se refugió al cielo, huyendo de los crímenes de la tierra. A la Fidelidad, mirada como la guardiana del órden y de la seguridad general, le erigió un templo Numa, y todavia al hundirse la república, tenja aquella divinidad una estátua en el Capitolio. Por último, de la Verdad hizo la mitología una diosa, hija de Júpiter, segun unos,

y del Tiempo segun otros, madre segun todos de la Virtud, que tambien tuvo templos, y entre ellos uno bien célebre, de que ya tendré ocasion de hablar. Sin esfuerzo se conocerá no solo la moralidad de estas deificaciones, sino la delicadeza de la inspiracion que hizo á Horacio agrupar las mas respetables de sus divinidades al rededor de la tumba de su ilustre amigo.

V. 8. Invenient... Inveniet, dice Bentlei que encontró en mas de diez manuscritos que consultó. La primera edicion de Venecia y la de Loscher presentan la misma leccion, igualmente que todos los manuscritos de Vanderbourg.

### ODE XXV.

#### AD LYDIAM.

Parciùs junctas quatiunt fenestras Ictibus crebris juvenes protervi, Nec tibi somnos adimunt; amatque Janua limen,

Quæ priùs multum faciles movebat

Cardines. Audis minùs, et minùs jam;

« Me tuo longas pereunte noctes,

« Lydia, dormis. »

Invicem mechos anus arrogantes
Flebis in solo levis angiportu,

Thracio bacchante magis sub interlunia vento:

V. 13. Quod etc... Lambino, á quien siguieron algunos otros intérpretes, leyó quid, con interrogacion, y num, en lugar de non en el verso quince. Ya hablé de Orfeo, en las notas á la oda duodécima.

16. Virga horrida... El caduceo. De él y de Mercurio hablé en las notas á la oda décima.

V. 17. Non lenis precibus fata recludere... De quien los ruegos no bastan á recabar que revoque los decretos de los hados, es la traduccion.

V. 18. Nigro... gregi... Es el levem turbam de la oda décima.

### ODA XXV.

### A LIDIA.

Con menos brio juventud fogosa Llama y menos frecuencia á tus ventanas; Y ya el dintel reposa De tu puerta, que un dia Fácil sobre sus goznes se movia.

Y turban menos ya tu sueño blando
Dulces tonadas de amadores fieles,
En tu calle cantando
Con eco lastimero,
« Duermes, mi Lidia, en tanto que yo muero. »
Vieja despues, por mas que embravecidos
En interlunios bramen aquilones,
Tambien de tus queridos,

Sola en la calle oscura, Tu á tu vez llorarás la esquivez dura, Com tibi flagrans amor et libido, Que solet matres furiare equorum, Seviet circa jecur ulcarosum, Non sine questu;

15

Læta quòd pubes edera virenti Gaudeat, pulla magis atque myrto; Aridas árondes hyemis sodali Dedicet Hebro.

20

# NOTAS.

V. 3. Amat janua limen... La espresion «la puerta ama el dintel, » que seria la traduccion literal de la frase latina, no espresaria la idea de que «no se abria con tanta frecuencia como antes.» La locusion mas atravida que en este caso podria emplearse, es la que yo he usado.

V. 7. Me tuo... Este verso y el siguiente son de una suavidad estraordinaria, producida sobre todo por la concurrencia armoniosa de muchas socales. Verosimilmente estos versos eran el principio de la cancion que entonaba

el amante.

V. 11. Thracio bacchante magis... «Soplande con mas violencia el viento de Tracia, es la traduccion literal. Este viento de Tracia era el boreas ó aquillon, es decir, el viento del norte.

Sub interlunta... Esto no está dicho porque el viento sople con mas fuenza en des interlunios, sino pasque en la oscuridad que durante ellos se esperimenta, es mayor la impresion que causa el huracan, y necesita por consiguiente mas audacia y resolucion una muger para salir á la calle.

Cuando escitada la cruel lujuria,

Que enfurecer á las potrancas suele,

Cebe y cebe su furia

En ta llagado peche,

Y hondos gritos te arranque de despecho;

Al ver cual gusta de la fresca yedra

Lozana juventud; cómo al contrario

Mustio arrayan la arredra,

Y el vástago arrugado

Ofrece en holocausto al Hebro helado.

V. 18. Pulla magis esque myrio... Esta me parece la verdadera leccion. La construccion serà pues, quòd læta pubes gaudeat magis edera virenti atque pulla myrto, et dedicet aridas frondes Hebro, sodali hyemis. Yo no concibo cómo ha habido tanta diversidad de opiniones sobre la inteligencia de este pasage. Por lo demas, el cuarteto envuelve una alusion delicada y picante, sin embargo de que las hojas secas ó arrugadas, símbolos aqui de las mugeres viejas, dedicadas á un rio helado, forman una imágen algo estraña.

V. 19. Hyemis sodali... Por el gran frio de Tracia, país regado por el Hebro. La calificacion de compañero del invierno, dada á un rio de un país frio, es tambien muy singular.

V. 20. Hebro... Tal es la leccion de todos los manuscritos, y la de casi todas las ediciones. En la Aldina de 1511 se ve Euro, que presenta mucho mejor sentido, y haria mas fácil la esplicación del pasage. Le Pevre se apropió esta correccion, que ya habian antes ensalzado Rutgers y Julio Escalígero, y que combatida con malas razones por Dacier, fue victoriosamente defendida por Bentlei. Si se alegase en su favor un solo manuscrito, yo no tendria reparo en preferirla. Por lo demas, Hebro es

un rio de la antigua Tracia, que nace entre los montes llamados en otro tiempo Hemo y Ródope (hoy Balkan y Valiza), y que se hizo célebre en la fábula, porque en él fue á purificarse Orestes del asesinato de su madre. Este rio pasa por la Andrinópolis de hoy, y se llama Marizza.

Antes de la traduccion que va al lado del texto, habia

yo hecho la siguiente.

Ya menos á tus ventanas
Llaman tus locos galanes;
Ya no interrumpen tu sueño,
Ni embarazan tus umbrales.
Tu puerta, siempre rodando
Antes sobre el quicio fácil,
Sobre el mismo quicio inmóvil,
Ya no en la noche se abre.
Ni oyes cantar, como un tiempo,
Entre suspiros y ayes,

ODE XXVI.

AD MUSAM,

Musis amicus, tristitiam et metus Tradam protervis in mare Creticum Portare ventis, quis sub Arcto Rex gelidæ metuatur oræ,

Quid Tridaten terreat unice, Securus. O quæ fontibus integris Gaudes, apricos necte flores, Necte meo Lamiæ coronam, 5

« Mientras por tí muero, Lidia, Tranquila en el lecho yaces. » En breve, arrugada y vieja, De desdeñados amantes Tú llorarás á tu vez Esquiveces y desaires; Y aunque el aquilon sañose En la oscura noche brame, A buscarlos sola y triste Saldrás á la estrecha calle. Cuando lujuria de yegua Tu llagado pecho inflame, Y de despecho y dolor Furiosos gritos te arranque, Al ver que gustan los mozos De yedras y de arrayanes, Y al Hebro helado consagran Los ya marchitos follages.

### ODA XXVI.

# A SU MUSA.

Querido de las Musas,
Tristezas y pesares
Haré yo que en los mares
Sepulte el alquilon.
¿Qué á mi de Tiridate
Me importa la agonia,
Ni qué la tirania
Del rey del septentrion?
Tu que en las fuentes puras
Te agradas, ó Pimplea,
TOMO 1

Pimplea dulcis. Nil sine te mei
Prosunt honores: hunc fidibus novis,
Hunc Lesbio sacrare plectro,
Teque, tuasque decet sorores.

# NOTAS.

Esta pequeña pieza tiene mucha gracia y facilidad.

V. 2. Mare Creticum... No se daba este nombre sino al mar que rodeaba la isla de Creta (hey Candia), una de las mas importantes del autiguo Egeo (hey archipiélago). Pero aqui mare Creticum no significa mas que mar en general; pues á cualquiera de los conocidos se podia «arrojar la inquietud y la tristeza,» lo mismo que al de Creta.

V. 3. Quis... Este pronombre puede concordar con rex, ó puede estar en lugar de queis. Lo mismo puede decirse quis rex metuatur, que á queis metuatur.

Sub Arcto... Arctos era el nombre que daban los griegos á la constelacion polar, llamada Ursa ú Osa mayor. La mitología supuso que Juno, ofendida de los amores de Júpiter con Calisto, hija de Licaon rey de Arcadia, la habia trasformado en Osa, y que el dios, trasladándo al cielo su querida, quiso que llevase el nombre de aquel animal la constelacion en que la convirtió. Al fruto de sus amores le trasformó igualmente Lúpiter en otra constelacion, que se hamó Ursa ú Osa menor, y tambien Cinosura y Bootes. Algunos creen que este último era el nombre de otra estrella vecina á la Osa mayor, y que se denominó asi, porque parecia seguir el carro de esta como un begeno (Bootes) sigue á su carro. Nosotros conservamos aun el nombre latino de Ursa á aquella es-

De mi Lamia rodea

La sien de hermosa flor;

Nada es sin ti mi canto:

A ti y á tus hermanas

Toca en cuerdas lesbianas

Consagrar su loor.

trella; y lo que es mas, al polo boreal en que ella aparece le llamamos ártico, con un adjetivo derivado del Arctos griego.

V. 4. Rex gelidæ... Los intérpretes de Horacio creyeron que ét aludia aqui al rey de un pais determinado del norte, y los mas supusieron que este pais era la Escitia. Nada en la espresion de Horacio indica en verdad esta intencion, que verosimilmente no se le atribuyó, sino porque hablando de un rey determinado de los Partos, despues de otro de una region boreal, pareció natural irle á buscar entre los escitas, que eran de los pueblos de nombradía en el norte, el mas vecino de los Partos, y el que contribuyó al acontecimiento á que alude Horacio en el verso siguiente.

V. 5. Quid Tiridaten... En el año de 724 de Roma, Frastes, poco antes derribado del trono de los Partos por su hermano Tiridates, volvió à subir à el con el auxilio de los escitas. Tiridates, obligade à huir, se llevó consigo al hijo de Frastes, y le entregó al triunviro Octavio, que à la sazon se hallaba en Siria. Cuando mas tarde empuñó Octavio el cetro del mundo, Frastes le ofreció restituirle las águilas romanas tomadas à Craso, si Augusto consentia en devolverle su hijo, y entregarle su rebelde hermano. El Senado autorizó à Augusto à decidir por sí solo este negocio, y ya se deja inferir cuales serian las inquietudes que hasta el fallo del gefe del Estado debia esperimentar el desventurado Tiridates.

Terreat unice, securus... Es decir, «sin dárseme cui-

dado de lo que principal ó únicamente puede aterrar á Tiridates, » esto es, «sin cuidar yo de lo que resultará de las reclamaciones de Fraates, que solicita del gobierno de Roma que se le entregue á Tiridates; reclamaciones que son objeto único y continuo de las inquietudes de este tirano destronado. » Otros escriben Terreat, unice securus, é interpretan, non admodum sollicitus quid terreat.

V. 6. Fontibus integris... « De fuentes en que nadie ha bebido » entienden unos, «inagotables» otros, « puras» otros. Pero si los críticos no están de acuerdo sobre la significacion del epiteto, deben estarlo sobre la falta de exactitud que se nota en este pasage. Las fuentes no tienen relacion con las coronas de flores. Dacier observa que habria mas consecuencia en el pensamiento y la espresion, diciendo: « Musa, que te agradas en las hermosas praderías, haz una corona á Lamia. »

### ODE XXVII.

## AD SODALES.

Natis in usum lætitiæ scyphis Pugnare, Thracum est. Tollite barbarum Morem, verecundumque Bacchum Sanguineis prohibete rixis.

Vino et lucernis Medus acinaces Immane quantim discrepat! impium Lenite clamorem, sodales, Et cubito remanete presso.

K

V. 8. Lamiæ... Lamia era uno de los sobrenombres de la familia de los Elios, antigua y afamada entre las plebeyas de Roma, y que se elevó primero á todas las dignidades y honores de la república, y mas tarde al imperio, en las personas de los Antoninos sus descendientes. La antigüedad y el lustre del linage hizo que se emplease la palabra Lamia como sinónima de noble. No se sabe de qué individuo de la familia se habla en este pasaje.

V. 9. Pimplea... Otros Piplea, otros Pimplei. De Pimpla ó Pimplea, ciudad, fuente y montaña de Macedonia, se llamaron las Musas Pimpleæ, ó Pimpleides.

V. 11. Lesbio plectro... a Con el plectro de Lesbos, es decir, de los ilustres poetas que nacieron en aquella isla. El plectro era una especie de dedal de marfil terminado en punta, que se ponia en el dedo de en medio de la mano derecha para tocar el laud.

#### ODA XXVII.

#### A SUS COMENSALES.

Con los vasos combata el tracio fiero,
Del festin la alegria
Nacidos á alentar. Lejos empero
De aquí tal demasía,
No escandalice á Baco lucha impía.
¡Qué mal, mientras la copa en torno brilla
De mesa regalada,
Parece, amigos, pérsica cuchilla!
Calmad la voz alzada,
Y aquiétese la tropa desmandada.

Vultis severi me quoque sumere Partem Falerni? dicat Opuntiæ Frater Megillæ, quo beatus Vulnere, qua pereat sagitta.

10

Cessat voluntas? non alia bibam

Mercede. Quæ te cumque domat Venus,

Non erubescendis adurit 15

Ignibus, ingenuoque semper

Amore peccas. Quidquid habes, age,
Depone tutis auribus... Ah miser!
Quanta laboras in Charybdi,
Digne puer meliore flamma!

20

Quæ saga, quis te solvere Thessalis Magus venenis, quis poterit Deus? Vix illigatum te triformi Pegasus expediet Chimærå.

## NOTAS.

No es lo comun que á mozos reunidos en un banquete, y atufados ya con los humos del vino, se les apacigüe ó sosiegue con versos, cualquiera que sea su mérito ó su oportunidad. Pero cabe que en una ú otra circunstancia se le ocurran á un poeta diestro chustetas, propias para distraer á los convidados de una controversia en que se empeñaron; y alguna vez se evitaron los inconvenientes de las ¿Quereis que del licor falernitano
Tambien yo un vaso pida?
Pues diga de Megila el buen hermano,
De quién la grata herida
Recibió que feliz hace su vida.
¿No? pues no sino asi, que beba esperes:
Cualquier que sea tu dama,
Es bien nacida pues que tú la quieres:

No, su amor no te infama; Dime al oido pues como se llama....

Mas ¿qué dices, Megila? Eres ta mismo De quien eso he escuchado? ¡Ah! calla, calla ¿en qué funesto abismo El amor te ha arrojado, Jóven merecedor de mejor hado?

¿ Quien de tal riesgo alcanzará á arrancarte? Qué mago, qué hechicera, Qué dios bastará en fin? Quirá librarte De tan fatal Quimera Belerofonte mismo no pudiera.

disputas acaloradas con solo variar la euestion. Esto fue lo que hizo Horacio, cuando un dia vió amenazada la paz de un festin en que se hallaban muchos de sus amigos; y la delicadeza y el tino con que llamó su atencion hácia un objeto que debia hacerlos reir, cortó desazames que tenian ya todas las apariencias de graves. Ciertas particularidades que el poeta recuerda, ciertas alusiones que no se escasean entre personas de quienes se sabe que han de ser fácilmente y sin esfuerzo comprendidas, podrás hacer sin embargo que algunos de mis lectores, poco familiarizados

con aquellas especies, no formen una idea cabal de la discrecion y destreza con que el poeta las empleó. Los que se hallen en este caso podrán juzgar completamente del carácter de la pieza por la siguiente

#### TROVA.

Que con estruendoso eco Atruene un ruso un banquete, Si achispado le arremete Un aleman ó un sueco; Que estos hereges ó infieles, Emborrachados en junto, Se enfurezcan hasta el punto De tirarse los manteles. Es cosa muy natural, Y es el pan de cada dia; Pero aqui en Andalucia Es un pecado mortal. Grite y riña alguna vez El bebedor de cerbeza: Mas ¿subirse á la cabeza El Málaga ó el Jerez? Y ano es cruel del buen vino Entre el charlar y el reir. Sacarnos á relucir Un alfange damasquino? Dimes y diretes vanos Fuera pues, y fuera broma; Beba cada cual y coma, Pero quietitas las manos. ¿Quereis de tintilla mora Que eche yo tambien un trago? Pues bien, dime tú, Santiago, Qué moza quieres ahora. ¿Callas? pues sabido ten Que en callando, no bebemos: Vamos, y si ya sabemos Que es una muger de bien. Pues tú la llegaste á amar,

¿Qué otra cosa habia de ser?
Será andaluza en querer,
Y castellana en durar.
Vaya, dímelo, yo soy
Mas callado que un armario...
Pero ¡vírgen del Sagrario!
Qué es lo que escuchando estoy?
¿Esa, esa? ¡ó dolor! ¡ó estrago!
¡O rigor no merecido!
Pues dí que no te has metido
En mal lodazal, Santiago.
¿Quién de romper esos lazos
Acometerá la hazaña?
Ni Bernardo el de Saldaña
Te sacára de sus brazos.

- V. 2. Thracum... Ya he dicho en otro lugar que los tracios eran muy dados á la embriaguez, y que en sus mesas habia siempre rencillas y escesos.
- V. 3. Verecundumque Bacchum... Torrencio esplicó perfectamente este epiteto, que merecia tanto mas ser notado, cuanto que el poeta calificó en otra parte á la misma divinidad con el epiteto contradictorio. Verecundus est, dice, quamdiu talem esse patimur; inverecundum nimia nostra reddit ebrietas.
- V. 5. Medus acinaces... Un cuchillo ó cimitarra, de que usaban los persas, y está tomado por cualquier arma ofensiva.
- V. 6. Impium... O porque se faltaba al respeto debido á la mesa, ó porque Baco se irrita de los furores y escesos de la embriaguez, como se dijo en la oda diez y ocho.
- V. 8. Cubito remanete presso... Los romanos comian tendidos alrededor de la mesa, apoyando la parte superior del cuerpo en el codo izquierdo, que descansaba sobre un cogin. «No os altereis hasta el punto de abandonar la postura que habitualmente se tiene en la mesa,» era pues lo que queria decir la espresion, «Manteneos apoyados, ó descansando sobre el codo.»

V. 9. Severi... O añejo ó seco.

V. 10. Falerni... Véase la nota al verse mono de la oda veinte.

V. 10 y 11. Opuntiz frater Megillz... No se sabe de este Megilla ni de su bermano, mas que lo que aqui dice el poeta, á saber, que eran de Opuncia, ciudad de la Locrida.

V. 11 y 12. Quo bestus vulnere... No me parece conveniente presentar al hermano de Megila como venturoso con su herida; despues, pereciendo de un flechazo; en seguida domado por Venus, y en fin quemado por un fuego de que no debia avergonzarse. La poesía moderna exige mas regularidad en las ideas, y mas coherencia en las imágenes.

Ah miser... Esclamacion de sorpresa, al oir el nombre de la querida de Megila.

V. 19. In Charybdi... Este era el nombre de un remolino que forman les aguas en una parte del estreche que separa la Sicilia del continente de Italia. Hubo en la cueta una ciudad llamada Scilla, situada en su origen sobre un peñon de las playas de Calabria, en frente de Mesina, y hundida en nuestros dias por un temblor de tierra. A las inmediaciones de squel peñon existe al canollo, tan famoso en la antigüedad como el de Cartiddis en frente, y ambos hacian en la infancia de la navegacion, muy peligrosa aquella travesia, lo cual dio lugar al célebre proverbio de

# Huyendo de Caribdis dié en Escila.

De la constante agitacion de las aguas que rodeeban aquellos escollos, no podia menos de sacar partido la mitología, y asi supuso que la mágica Circe, que como he dicho en una de las notas al verso segundo de la oda diez y siete, vivia en otro de los peñascos de la misma costa, envenenó por zelos las aguas de una fuente en que se benaba la ninfa Escila. Por efecto del veneno se convirtió la parte inferior del cuerpo de la desventurada en cabesas de perros, de los cuales se dijo que no cesaban de ladrar,

sin duda porque el ruido de las olas estrellándose contra los escollos, tenia alguna semejanza con el ladrido de los perros. De Cartódis hizo asimismo la mitología una muger, lanzada en el estrecho por Hércules, en castigo de haberle robado unos bueyes. Estas invenciones deben considerarse como consecuencias del sistema, por virtud del cual se personificaba todo lo que en el órden moral y en el físico era capaz de llamar la atencion.

V. 20. Meliore flamma... Todavia hacina aqui el poeta nuevas é incongruentes metáforas. «El abismo de agua, dice Hugo Biair, que se ilama Caribdis, se presenta aqui como una llama indigna de este jóven, para espresar que el objeto de su pasion no era digno de él. Verdad es, añade, que llama se ha hecho un término casi literal para espresar la pasion del amor; pero como sin embargo la voz conserva hasta elarte punto su carácter de figura, no se debe considerar como sinónima de agua, ni confundir las dos voces en la misma metáfora.»

V. 24. Pegasus expediet Chimæra... Quimera era el nombre de un monte de Licia, poblado, como tedos los incultos, de alimañas de varias especies. Un agricultor inteligente v laborioso, llamado Belerofonte, lo descuaió v puso en cultivo. La mitología convirtió despues la Ouimera en un mónstruo, que llamó Triforme, porque le dotó con cabeza de leon, cuerpo de cabra y cola de serpiente, aludiendo sin duda á los bichos de que originariamente se suponia poblado el monte. Trasformado éste en un mónstruo, era consiguiente que el labrador que descuajó el terreno se convirtiese en un paladin, que diese muerte á la alimaña, y en un héroe por este hecho, pues por héroes se senian los autores de tales beneficios. Revoso era el nombre del mitológico caballo que montó Belerofonte para acometer la empresa, y de aqui Pegasus en lugar de Bellerophon. De Belerofonte y del Pegaso tendré ocasion de hablar mas detenidamente.

## ODE XXVIII.

## ARCHYTAS ET NAUTA.

#### NAUTA.

Te maris et terræ, numeroque carentis arenæ Mensorem cohibent, Archyta,

Pulveris exigui prope litus parva Matinum Munera: nec quidquam tibi prodest

Aerias tentasse domos, animoque rotundum
Percurrisse polum, morituro.

5

#### ARCHYTAS.

Occidit et Pelopis genitor, conviva Deorum; Tithonusque remotus in auras,

Et Jovis arcanis Minos admissus; habentque
Tartara Panthoiden, iterum Orco 10

Demissum; quamvis clypeo Trojana refixo Tempora testatus, nihil ultra

## ODA XXVIII.

## ARQUITAS Y UN MARINERO.

### EL MARINERO.

A tí que un dia, Arquitas,
La ancha tierra mediste,
Y del mar las arenas infinitas,
Retiene en el Matino
Hoy la falta de un túmulo mezquino.
Nada, pues mortal eras,
Nada servirte pudo
Remontarte á las fúlgidas esferas,
Y con ardor profundo
El mecanismo investigar del mundo.

## ARQUITAS.

Tántalo, convidado
A celestial banquete,
Murió, y Titon al aura levantado;
Y el trance vió postrero
Minos, del alto Jove consejero;
Y á la infernal manida
Bajó Euforbio dos veces,
Aunque en señal de su primera vida,
Arrancó por su mano
El broquel que en el campo usó troyano.

- Nervos atque cutem morti concesserat atræ; Judice te, non sordidus auctor
- Naturæ verique. Sed omnes una manet nox, 15 Et calcanda semel via lethi.
- Dant alios Furiæ torvo spectacula Marti; Exitio est avidum mare nautis:
- Mista senum ac juvenum densantur funera: nullum Sæva caput Proserpina fugit. 20
- Me quoque devexi rapidus comes Orionis Illyricis Notas obrait unais.
- At tu, nauta, vagæ ne parce maligaus arenæ Ossibus, et capiti inhumato
- Particulam dare. Sic, quodcumque minabitur Eu-(rus 25

Fluctibus Hesperiis, Venusinæ

- Plectantur silvæ, te sospite; multaque merces, Unde potest, tibi defluat æquo
- Ab Jove, Neptunoque sacri custode Tarenti.

  Negligis immeritis nocituram 30
- Post modò te natis fraudem commitere forsan: Debita jura, vicesque superbæ
- Te maneant ipsum: precibus non linquar inultis, Teque piacula nulla resolvent.

Si la ciencia no miente De Pitágoras grave, En física y moral sábio igualmente. Muerto Euforbio en su empresa, Piel y nervios tan solo dió á la huesa. Al débil como al fuerte Aguarda eterna noche: Fuerza es pisar la senda de la muerte. A aquel por una parte Hacen las furias diversion de Marte; Al otro la onda traga; El joven y el anciano Mezclados corren á la tumba aciaga, Y ansiosa de ruïna. A ninguno perdona Proserpina. Del noto que acompaña Al Orion menguante, A mi en el ponto me lanzó la saña: Mis insepultos huesos Cubre de arena pues, libra de escesos. Asi, al bosque agitando El huracan sañudo. Rize tus velas el favonio blando: Ganancia asi y contento Jove te dé, y el numen de Tarento. Quizá empero la pena Horrible no te espanta, A que á tu estirpe tu impiedad condena; Mas ¡ay de tí! en tu muerte Tú tendrás á tu vez la misma suerte.

Quamquam festinas, non est mora longa: licebit 35 Injecto ter pulvere, curras.

## NOTAS.

Casi todos los comentadores suponen que el objeto de esta pieza es ridiculizar las opiniones de los pitagóricos. Hácenlo creer asi la ironía con que el navegante liama á Arquitas geómetra y astrónomo, la prisa con que á esta calificacion opone el contraste de cohibent parva munera pulveris exiqui, y el apóstrofe que hace Arquitas á Pitagoras, a quien califica de non sordidus auctor naturæ verique, inmediatamente despues de haber hablado de su ridícula aventura con el escudo de Euforbio. Si tal fue el designio de Horacio al componer esta pieza, lo cual, á pesar de lo dicho, no podria todavía asegurarse absolutamente, no creo que buscó el medio mejor de ridiculizar una doctrina estravagante. Por de contado la metemaicosis, dogma fundamental de la de Pitágoras, no está sino ligeramente apuntada en los versos desde el diez al catorce. y esto solo con respecto á la trasmigracion particular del alma del mismo filósofo, y en boca de otro de su escuela. Es verdad que el poeta, haciendo á este invocar el testimonio de su maestro, para dar peso á la absurda idea de que con el reconocimiento del escudo que habia llevado cuando era Euforbio, habia justificado su existencia en los tiempos de la ruina de Troya, imprime à esta opinion un caracter que la desacredita totalmente. Pero como en todo lo demas de la pieza se muestra Arquitas un filósofo apreciable, desaparece al fin de la lectura la impresion que han podido hacer los primeros sarcasmos.

Por lo demas, el poeta, mofándose de una doctrina

Sobre tí mis clamores,
Sin que à aplacarle bastes,
Provocarán del cielo los rigores:
Que es corta la obra atiende;
Echa tres veces polvo, y el mar hiende.

cualquiera, hubiera debido no envolver en la mofa á los hombres por otra parte respetables que la profesaban; y no correspondia á Horacio presentar á uno de esta clase. reclamando en vano los honores de la sepultura, é insultado pórque le habia faltado tierra para enterrarse. Mirando por el honor del poeta, supuso alguno de sus intérpretes, que el objeto que él se propuso escribiendo esta pieza, fue recomendar indirectamente á los romanos. empeñados en encarnizadas contiendas civiles, que enterrasen los cadáveres, de que ellas cubrian diariamente los campos de batalla, y cuyas mortíferas exhalaciones podian engendrar una peste. Pero no parece verosimil esta intencion, ya porque en general se cuidaba mucho del eumplimiento de aquel deber, y no habia motivo de recordar lo que no estaba olvidado; ya porque contra aquel descuido funesto, si hubiese existido, importaria clamar con vehemencia y directamente, en vez de censurarlo por medio de alusiones ininteligibles. Hubo en fin uno ú otro intérprete, que poco satisfecho de las conjeturas de los demas, no vió en esta composicion mas que un diálogo entre el marinero y Arquitas, sobre la circunstancia de haberse dejado insepulto el cadáver de este. Pero el diálogo seria en rigor insignificante y hasta pueril, si no tuviera alguno de los designios que los comentadores le atribuyeron, ó acaso otro que ellos no adivinaron. Esto, en cuanto á la materia de la pieza. En cuanto á la forma. la del diálogo perjudica al vuelo lírico, pues los interlocutores rara vez pueden hablar el lenguaje del poeta. No obstante, las reflexiones sobre la necesidad de morir, contenidas en los versos desde el quince basta el veinte, están

presentadas con pompa y aparato poético.

V. 2. Archyta... Fue un filósofo, natural de Tarento, octavo sucesor de Pitágoras, y maestro de Platon por algun tiempo. Mas que por la entereza con que sostuvo siempre la doctrina del fundador de su secta, fue eélebre Arquitas por haber gobernado sábiamente á sus compatriotas en las diferentes ocasiones que ellos le confiaron el poder; y todavía mas, por la profundidad de sus conocimientos astronómicos y mecánicos, y por la invencion de muchos instrumentos útiles para las artes. Arquitas pereció en un naufragio, y el mar arrojó su cadáver á las costas de la Pulla.

V. 3. Litus Matinum... Hubo una montaña en la Pulla, y una ciudad en el pais de los salentinos, llamada Matina.

V. 3 y 4. Cohibent parva munera pulveris exigut... Un poco de tierra que han dejado de echarte, ó con que han dejado de cubrirte, te retiene, te aprisiona en esta playa, es la traduccion literal. Para entender bien esto, conviene tener presente que, segun la creencia de los antiguos, las almas de los insepultos eran detenidas por cien años en las orillas del Estix, y no podian hasta pasado aquel periodo, ser admitidas en la mansion de los justos. Esta creencia era originaria del Egipto. donde coneciéndose desde luego la conveniencia de que constase á los encargados de la seguridad y la salubridad de los pueblos, el número y clase de los individuos que fallecian, se hizo de la obligacion de los funerales una de jas mas importantes leyes religiosas. De los egipcios la tomaron los griegos, y de estos los romanos, los enales erigieron un templo à Libilina, à quien atribuyeron la vigilancia ó el cuidado de todo lo relativo á los entierros. Horacio, poniendo en boca del marinero la espresion «la falta de un puñado de polvo te aprisiona en esta playa,. le hizo hablar un lenguaje conforme à la creencia comun.

V. 5. Aerias tentasse domos... La hefa aparece manifiesta en estas palabras, con las euales muestra el marinero al filósofo la inutilidad de sus conocimientos astronómicos, despues de haberle echado en cara que la eran igualmente inútiles los demas de que le suponia adornado. Esta befa es tanto menos escusable, cuanto que el uso de sepultar los muertos no se consideraba solo como un deber de religion, sino como una importante precaucion higiénica. Por esta razon sin duda, estaba prevenido abrir zanjas para enterrar los cadáveros que se encontrasen abandonados en los campos ó en los caminos, ó cubrirlos á lo menos con tierra; y el que contravenia á esta disposicion, quedaba obligado á purificarse, haciendo á Ceres el sacrificio de una puerca.

V. 6. Morituro... La construccion es, Nec quidquam prodest tibi morituro tentasse aerias domos, percurrisseque animo polum rotundum. Es inesplicable como hubo comentadores doctos que hicieseu concordar morituro com animo.

V. 7. Occidit... En las mas de las ediciones no se ponen los nombres de los interlocutores; yo, siguiendo el ejemplo de algunos editores entendidos, he creido sin embargo deber ponerlos para evitar confusion.

Pelopis genitor... El padre de Pelope fué un barbaro rey de Frigia, llamado Tántalo, sobre cuyo crimen asi como sobre el costigo que se le impuso, varían mucho las tradiciones poéticas. Segun la mas estendida de ciles, Tantalo convidó á comer á los dioses que iban viajando por la Frigia, y queriendo apurar hasta donde rayaba el poder y la inteligencia de sus convidados. les dió á comer los miembros cocidos de su hijo Pelope. Los dioses ofendidos condenaron al impío padre al tormento de una sed rabiosa, que debia crecer sin fin por la presencia de una copiosa fuente, á cuyos raudales no podion alcanzar sus fauces abrasadas. Nada hay en las circunstancias de este becho, que nos ayude hoy à descubrir la alegoria que sin duda envuelve ; pero con este motivo conviene repetir que no están de acuerdo sobre él los mitólogos, de los quales algunes suponen que el delito de Tántalo se redujo à haber hurtado un perro á Júpiter, otros á haber sustraido un poco de la ambrosía y del néctar con que los dioses le regalaron en un festin, y otros á faltas de menos importancia. En esta divergencia de opiniones, y en la imposibilidad de descubrir la huella del orígen de la aventura, yo me habria abstenido de hablar de ella, si el suplicio de Tántalo no se hubiese hecho casi proverbial, y sido el fundamento ó el origen de vulgares metáforas. En cuanto al Pelope, partido en trozos por su padre Tántalo, ya hablé de él en la nota al verso octavo de la oda sesta.

Conviva Deorum... La prueba de que el hecho atroz imputado á Tántalo, no inspiraba grande aversion, ó lo que es lo mismo, no era muy creido, es la respuesta que da Arquitas á la especie de cargo que se le hace de no haberse preservado de la muerte, á pesar de su vasto saber. «¿Qué mucho, dice el filósofo, cuando murió hasta el mismo Tántalo, que habia dado un banquete á los dioses?» Si este banquete hubiese sido tan bárbaro como le supusieron algunas tradiciones, no habria sido aeguramente un título á la inmortalidad, ni habria dado derecho á Horaçio para asociar al feroz personage con Titon, marido de una diosa, y con Minos, tipo ideal de la justicia, distinguidos ambos por altas cualidades, que sin embargo no los habian preservado de la muerte.

V. 8. Tithonus... Titon, casado con la Aurora, babia obtenido de esta diosa que le hiciese partícipe de la inmortalidad de que ella gozaba. Al pedir esta gracia, olvidó el jóven solicitar su complemento, que era la prerogativa de no envejecer; y no dispensada esta, se envejeció él hasta el punto de hacérsele insoportable la vida. La diosa, condolida y avergonzada de la decrepitud de su marido. le convirtió, à instancia suya, en cigarra. ¿Se pretendería significar con esta fábula, que la larga vida es un gravamen en vez de un beneficio, desde el punto en que se desenvuelven las dolencias de la vejez, y desaparecen las ilusiones de la existencia? El deseo de un decrépito de convertirse en cigarra, ¿significaria las influencias dej instinto de conservacion, que ciego como casi todos los instintos, lleva á los hombres á atribuir á su existencia material una importancia que está muy lejos de tener?

V. 9. Minos... Este fue el nombre de un personage que reinó en Creta por los años de 1430 antes de J. C.

y á quien por lo justo y benéfico que se mostró en el ejercicio del poder, reconoció y veneró la Grecia como un favorito de los dioses. De sus leyes se dijo, como despues se dijo de las de Numa y de las de Mahoma, y antes se habia dicho de otras, que fueron dictadas por el cielo; y pasaron por tan acertadas y justas, que todavia eran generalmente acatadas en tiempo de Platon, mas de mil años despues de la muerte del legislador cretense. La mitología le proclamó, segun costumbre, bijo de Júpiter, y le atribuyó en el infierno la incumbencia de juzgar las almas de los muertos, en union con sus nietos Eaco y Radamanto, que en la administracion de su reino siguieron despues las huellas de su abuelo. Consuelan á cuantos anima el amor á sus semejantes, estos homenages, que bajo formas apropiadas á la época, tributó siempre la antigüedad á los hombres que trabajaron en mejorar la condicion de su especie.

V. 10. Tartara... En la nota al verso diez y siete de la oda décima dije ya, que el Tártaro era la parte de las regiones infernales en que los grandes malvados expiaban sus crímenes.

Panthoiden... El hijo de Panto ó Pantóo se llamaba Euforbio, y fue uno de los principales caudillos troyanos. Matóle en un combate Menelao, y por trofeo de la victoria se lievó su escudo, que de vuelta á Grecia consagró en un templo de Juno, cerca de Micenas. Pasando por allí mas de quinientos años despues, el célebre Pitágoras, natural de Samos, reconoció el escudo, y le arrancó diciendo, que habia sido suyo cuando él era Euforbio, hijo de Panto. Para entender esto, importa saber que el filósofo era autor de un sistema, con el cual pretendia esplicar los fenómenos de la naturaleza, y aun averiguar el principio de las cosas, como por metodos diferentes aspiraban á hacerlo al mismo tiempo, y continuaron aspirando despues, los fundadores de otras escuelas filosóficas. Reservando para otra ocasion desenvolver las doctrinas de la de Pitágoras, y señalar la influencia que ejercieron por muchos siglos en los trabajos ulteriores del espíritu humano, diré, limitándome ahora á la parte

á que alude aquí Horacio, que segun ella, las almas eran emanaciones de la divinidad, diseminadas en las regiones del eter. y distribuidas en clases ó categorías mas ó menos privilegiadas. Cada hombre al nacer atraia con su aliento una de aquellas almas que andaban volando por los aires, y volvia á exhalarla al morir, de modo que mo se encontrase interrumpida su carrera de trasmigraciones. Por virtud de esta combinacion, el alma de Pitágoras debió antes animar otros cuerpos, y no era estraño por tanto que hubiese animado el de Euforbio, aunque sí lo era que Pitágoras recordase este hesho, hasta el punto de reconocer el escudo que habia embrazado, cerca de seis siglos antes, el guerrero troyano. Esta sola circunstancia probaria, á falta de otros datos, la exageracion, ó quiza la mala fé con que se defendian los sistemas llamados filosóficos. Dignos todos de loa, mientras se presentaban como esfuerzos hechos sincera y desinteresadamente para investigar el orígen de las cosas de que era útil conocer el mecanismo, podian considerarse muchas veces como aprehensiones vagas ó quiméricas, á las cuales daba importancia, al nacer, su ingeniosa combinacion, y crédito en seguida la obstinacion con que las defendia el espíritu de secta, que hoy como antes, precipita al espíritu humano en derrumbaderos profundos.

V. 10 y 11. Iterum Orco demissum... Es decir, « muerto segunda vez en Pitágoras el hombre que ya habia antes muerto en Euforbio.» Orco era el nombre de una de las divinidades infernales, tomado del griego Orcos (subterráneo), porque aquellas regiones se reputaban situadas sub terra, debajo de la tierra. Alguna vez los poetas usaron de la palabra Orco en lugar de infierno.

V. 11. Clypeo refixo... «Arrancado el broquel,» con cuyo reconocimiento dice el poeta que dió testimonio el filósofo de los tiempos troyanos. Esto en cuanto á la idea. En cuanto á la espresion del periódo entero, es embrollada y oscura hasta no mas. Para probarlo, basta traducirlo literalmente. «Tienen, dice el texto, ó poseen los inflernos al hijo de Pantoo, segunda vez enviado al Orco, aunque habiendo dado testimonio de los tiempos de Troya, por

el broqual que arrancó, nada entregó á la negra muerte mas que los nervios y la piel, segun tú lo dices, no despreciable autor de la naturaleza y de la verdad.» Para desembrollar el caos de estas singulares locuciones, no basta conocer la aventura de Euforbio, ni la estraña aprehemsion de Pitágeras, que creia haber pasado á su cuerpo el alma de aquel guerrero. Esto se podia decir de un modo elaro y natural; y perque Horacio no lo hizo, cada uno de los traductores tuvo necesidad de hacerlo á su manera, y unos entraron en largas y poco poéticas esplicaciones, y estos dejaron tan oscuro el pasage entero, como lo está en el original. He aqué como lo virtió el mas célebre de los traductores italianos.

... e' l figlio à Pantoe, benchè lo escudo Spiccaba, ad atestar qual ei si fasse Di Troia a' giorni, è che lasciato al crudo Di Libitica tenebroso impero, Nulla aven, fuorché nervi é ossame agnudo, De la natura interprete è del vero Crede, non vil, per la volta seconda A l' Orgo scese per lo figure nero.

V. 15. Natura verique.... El traductor italiano que acabo de citar, vierte el natura verique, diciendo de la matura e del vero; como ai la ciencia de la naturaleza no fuese la de la verdad, é como si la contraposicion de naturaleza y verdad espresase la misma idea en las lenguas modernes que en las antiguas. El natura verique latino significa da la física y de la moral, como yo he traducida. Concluiré esta nota, llamando la stencion sebre la calificacion de auctor natura, dada á Pitágoras, calificacion que hoy se raputaria impia y absurda, y que en la intension del poeta equivalia verosimilmente à autor de obras ó escritos sobre ciencias naturales, pues Pitágoras habia en efecto heche grandes progresos en estas ciencias, y mas ann en les que hoy llamamos exactas, es decir, las matematicas.

V. 17. Furies... Las Furies eran unas divinidades in-

fernales, encargadas de atormentar despues de la muerte las almas de los delincuentes, y en ocasiones las almas y los cuerpos durante la vida. Con arreglo á estas incumbencias que se les dieron, se les señalo un origen, ó se les tejió una genealogia, vária à la verdad en los términos, pero conforme en la esencia ó la sustancia. Segun unos, fueron hijas de Pluton y Proserpina, soberanos absolutos de los reinos de la muerte; segun otros, lo fueron del Aqueron y la Noche, y segun otros en fin, del Caos y de la Tierra, emblemas todos de lo que habia de mas tenebroso y aterrador en el mundo. Los nombres de las Furias guardahan con sus atribuciones la misma analogía que su generacion. Llamaronse Tesifone, Alecto y Megera, lo que equivalia á vengadora, incansable, y rencor ó tormento; y esto último significaba poco mas ó menos el nombre de Erimnias que les dieron los griegos, como les dieron el de Furias los latinos, por el furor ó la demencia que infundian, y con que atormentaban à los delincuentes. Las Furias fueron miradas como ministros de la venganza celestial, y en esta cualidad tuvieron templos en varios paises de la Grecia. Por lo demas, la espresion, » las Furias dan á unos en espectáculo al implacable Marte,» equivale á esta otra, « el furor lanza á unos á la guerra, para que sirvan de espectáculo ó entretenimiento á Marte, a de quien ya en otro lugar dijo el poeta que la guerra era el juego ó la diversion. La palabra Furias no está pues empleada aqui por la de remordimiento, sino por la de furor.

V. 18. Avidum... Otros no tan bien avidis. Lambino, Torrencio y Bentlei consultaron muchos manuscritos en que se leia avidum. La razon, dice el último de estos críticos, exigia tambien esta correccion, pues nadie inju-

ria al hombre de quien necesita favor.

V. 20. Proserpina... Proserpina, hija de Júpiter y de Ceres, habitaba con su madre en un valle de Sicilia, de donde fue robada por Pluton, que partió con ella el trono de las regiones infernales. En la etimología del nombre de Proserpina, que Varron dijo derivado de quod ex ea proserpant fruges, nos reveló por qué la mitología la hizo nacer de la diosa de la agricultura, y por qué la supuso

criada en un valle ameno de una isla célebre por su fertilidad. Banier dijo que se la supuso robada por el dios de las regiones subterráneas, porque es menester enterrar las semillas para que germinen y fructifiquen; y esplicando todas las circunstancias de la vida de Proserpina, añadió, «buscóla su madre Ceres por el mundo, porque en todo él se ocupa la agricultura en buscar y recoger las producciones de la tierra... El carro en que Ceres hizo este viage, iba manejado por Triptotemo, nuevo emblema de la agricultura, pues esta palabra significabs «abridor de surcos.» Los antiguos creian que nadie podia morir sin que Proserpina le hubiese cortado un cabello; y de esta creencia provino el uso de cortar á los moribundos un mechon de pelo, que se consideraba como las primicias de una consagracion á la diosa de los infiernos.

V. 21. Devexi Orionis... Orion fue, segun la historia, un cazador, que célebre por su talia gigantesca y por sus fuerzas hercúleas, pasó á Sicilia en ocasion que se estaba construyendo la ciudad conocida primero con el nombre de Zancle, y despues con el de Mesina. Orion tomó parte en los trabajos allí emprendidos, y concluidos ellos, limpió el pais de alimañas, ocupacion que en los tiempos antiguos era la mas importante de los hombres esforzados y valerosos. La mitología rodeó luego sus proezas de circunstancias maravillosas, y despues de su muerte le supuso trasladado al cielo, pero no en calidad de dios, sino en forma de una estrella, ó de uno de los grupos de estrellas á que se daba el nombre de constelacion. La de Orion, tanto apareciendo como ocultándose, se miraba como una señal de borrasca. El devexus con que Horacio la designa, significa el estado de declinacion del astro. es decir, el de acercase á su ocaso.

V. 22. Illyricis undis... El mar adriático, de que hablé en la nota quince de la oda tercera, bañaba las costas de la Iliria, pais que en lo antiguo comprendia los conocidos hoy con los nombres de Croacia, Bosnia, Dalmacia y Albania. La costa de los salentinos, donde naufragó Arquitas, está bañada por las aguas del mismo mar, que se interna despues hasta las playas de la Iliria.

V. 25. Eurus... El viento de levante. Me parece que con la diferencia que Horacio estableció entre el noto ó viento del mediodia, causando estragos en el mar adriático, y el euro ó viento de levante, amagándolos en el mar italiano, parece aludir á un suceso particular, ó manifestar una intencion determinada. No siendo asi, podrian calificarse de triviales estos pormenores.

V. 26. Fluctibus Hesperiis... La conjetura enunciada en la nota anterior, se fortifica cuando se piensa que el mar adriático, designado aqui por la espresion de aguas de la Iliria, es un mar italiano, como el que se designa por las palabras de Hesperiis fluctibus. No teniendo medio de averiguar esta sospecha, pues nada hay en la pieza que nos permita traslucir su verdadero objeto, me limitaré á indicar la observacion, y añadiré que Hesperio en griego equivalia á occidental, por lo cual se llamó Hesperia á la Italia y á la España, por su situacion occidental con respecto á la Grecia. Como la España estaba todavia mas al poniente que la Italia, se dió á esta península el nombre de Hesperia proxima, y á la española el de Hesperia última.

Venusinæ... Venusia, hoy Venosa, ciudad de la antigua Pulla, á diez leguas de Cannas, y célebre mas que por ninguna otra circunstancia, por la de haber sido patria de Horacio.

V. 29. Neptuno custode Farenti... Tarento era una ciudad de la Calabria, situada sobre el golfo de su nom-

#### ODE XXIX.

#### AD ICCIUM.

Icci, beatis nunc Arabum invides Gazis, et acrem militiam paras Non ante devictis Sabææ Regibus; horribilique Medo bre, y célebre por sus riquezas, y por la estension de su puerto, que contaba doce mil pasos de circunferencia. Se pretende que la fundó *Taras*, hijo de Neptuno; y de aqui provino sin duda que se la pusiese bajo la proteccion de este dios.

V. 30. Negligis... Por non times.

V. 31. Fraudem... Agravio, injusticia.

Forsan... ¡A cuantas discusiones ha dado lugar esta palabra! Unos leen forsit, otros forsque, otros fors et; unos la refieren à maneant, otros à negligis. En cuanto à lo primero, es indiferente. En cuanto à lo segundo, forsan referido à negligis hace depender de la impiedad del navegante los castigos con que Arquitas le amenaza, y por consiguiente mitiga en algun modo la dureza de la conminacion. Por el contrario, aplicado à maneant, debilitaría la impresion que esta conminacion debia hacer en el ánimo del marinero, ó por decirlo mas exactamente, destruiría el temor que se pretendia inspirar, mostrando al que hacia la prediccion poco seguro de que se cumpliese. Asi que, forsan negligis es indudablemente el modo de ordenar la construccion.

V. 32. Debita jura... « La expiacion debida ; » pues como debido ó de derecho merece considerarse el castigo de todo crímen.

Vices superbæ... «Tu desgraciado, tu terrible turno.» Algunos intérpretes hicieron un adverbio del adjetivo, sobre cuya inteligencia no estuvieron todos de acuerdo.

### ODA XXIX.

#### A ICCIO.

Te tientan pues, Iccio amigo, Las riquezas de la Arabia, Y á los no vencidos reyes De Sabá guerra declaras. Nectis catenas. Quæ tibi virginum Sponso necato barbara serviet? Puer quis ex aulà capillis Ad cyathum statuetur unctis, 5

Doctus sagittas tendere Sericas Arcu paterno? Quis neget arduis Pronos relabi posse rivos Montibus, et Tiberim reverti;

10

Cum tu coemptos undique nobiles Libros Panæti, Socraticam et domum Mutare loricis Iberis, Pollicitus meliora, tendis?

15

# NOTAS.

Esta no es una oda, es una sátira. Las imágenes son festivas y agradables, la espresion fácil y picante, y la sátira por consiguiente delicada y fina.

V. 1. Icci... Habia una familia de este nombre en Roma: no se sabe á cual de sus individuos fue dirigida esta pieza.

Arabum... La Arabia es una vasta península de Asia ceñida al levante, poniente y mediodia por el golfo pérsi-

Cadenas al medo forias. Fogosos jóvenes matas, Y en seguida sus mugeres Te adjudicas como esclavas. Niños de alta estirpe, ungidos De aromáticas pomadas. Diestros en tirar saetas, Ya á servir tu copa llamas. ¿ Quién será el que niegue ahora, Que puede á la alta montaña Retroceder el arroyo. Cejar el Tiber sus aguas. Cuando á cambiar aspiras Por españolas corazas, De Sócrates y Paneto Hoy las obras estimadas, Que á tanta costa algun dia Y con tanto afan buscabas? Concebir hiciste entonces Ay! mas dulces esperanzas.

co, el mar rojo y el de la India. En los tiempos mas antiguos se dividieron su territorio los descendientes de Sem y de Ismael, y de su posteridad se formaron los pueblos designados en las santas escrituras con los nombres de idumeos, nabateos, amalecitas y madianitas. El monte Horeb, célebre porque en él ordenó el Señor á Moises romper las cadenas de su pueblo; el Sinaí, mas célebre aun porque en él dictó Dios al caudillo israelita los altos preceptos que desde entonces son la ley de casi todos los pueblos de la tierra, y el Hor, donde murió el mismo legislador judío,

estaban situados en la Arabia. Los romanos enviaron en el año 729 de la fundacion de su ciudad, una espedicion á aquel pais, que se creia muy rico en marfil, oro, perlas, incienso, mirra y varias especies de drogas medicioales y aromáticas; pero sus habitantes no fueron definitivamente subyugados hasta bastante tiempo despues. Hoyaunque poco mas adelantado en industria y en civilizacion, posee aquel territorio otras riquezas, que consisten principalmente en esquisito café y en soberbios caballos.

V. 3. Sabzzz... La Arabia se dividió en lo antiguo en Petrea, Desterta y Feliz. De esta última hacia parte el territorio de los Sabcos, correspondiente á lo que hoy se llama el Iemen, y cuya principal ciudad Sabatha (hoy Sana) fue famosa por el lujo de sus habitantes. El pais produce todavia hoy la goma conocida con el nombre de arábiga. No era estraño que Iccio, seducido ó arrastrado por la idea de lo fácil que era enriquecerse en aquella espedicion, abandonase por las armas el estudio de la filosofía.

V. 4 y 5. Horribilique Medo nectis catenas... Esta es una graciosa exageracion. El nuevo soldado no se propone menos que vencer y aprisionar los mas terribles enemigos del imperio. La parte meridional de la Media ó de la Persia, pues ya dije antes que Horacio usaba de estos nombres como sinónimos, llegaba al límite septentrional de una parte de la Arabia.

- V. 7. Puer quis ex aulà... Es increible el lujo que se gastaba en todos los paises del Oriente, y principalmente en Persia. Los pages que servian la mesa, se huscaban entre los mas nobles y lindos muchachos, y se les vestia con un refinamiento de primor que se hizo proverbial.
- V. 8. Ad cyathum statuetur... « Será destinado al oficio de copero, » es la traduccion. Varios comentadores observaren que se decia statut ad lecticam, ó ad vestem, para designar un portador de litera ó un ayuda de cámara.
- V. 9. Sagittas Sericas.. Los Seres ó Seras de que hablé en las mitas á la oda duodécima, eran muy diestros en tirar sactas.
- V. 14. Panæti... Panecio fue un filésofo estóico, nacido en Rodas por los años de 190 antes de J. C. Estudió

primero en la escuela de Crates en Pérgamo, y sucesivamente en las de Diógenes, Carneades y Crisolao en Atenas. Precedido de gran reputacion, pasó luego á Roma, y altituvo por discípulo, entre otros ilustres sugetos, á Escipion el africano, á quien siguió despues en algunas de sus espediciones, y habiéndole hecho varios servicios importantes, se retiró á Atenas, donde murió de edad de mas de 90 años. Ciceron compendió en su tratado de Officia, otro que babia escrito Panecio sobre el mismo asunto, y manifestó mucha estimacion por varias de las obres del mismo filósofo, aunque combatiendo algunas de sus doctrinas erróneas, y particularmente las relativas á la eternidad de la materia.

Socraticam domum... . La familia, ó la secta, ó la escuela de Sócrates. » Este hombre estraordinario nació en Atenas en el año 470 antes de J. C. y trabajó algun tiempo en el taller de su padre, que era un escultor distinguido. A medida que fue creciendo, se fueron desarrollando sus elevados instintos, en los cuales, porque siempre le guiaron por buen camino, se acostumbró el jóven a ver las inspiraciones de un Génto asociado á su evistencia, y órgano cerca de él de las voluntades del cielo. Ya bien entrado en la edad viril, dejó, à instigacion de algunos amigos, el taller paterno, para dedicarse á las ciencias, y en Efeso se decidió su vocacion, por el efecto que hizo en su ánimo la famosa inscripcion que se leia á la puerta del templo de Apolo, reducida á estas palabras: Conócete di tí mismo. Por aquel tiempo leyó en las obras de Anaxágoras, que « la inteligencia era el principio de todas las cosas,» y meditando sobre esta idea, llegó á concebir y dotar de convenientes atributos la inteligencia superior que debia presidir á los complicados movimientos del universo, é influir sobre todo en la direccion del espíritu humano, de una manera propia para mejorar la condicion del linage entero, y establecer, por decirlo asi, relaciones íntimas entre el hombre y la divinidad. El resumen de su doctrina se halla en esta máxima, «Si quieres ser feliz sé virtuoso; y acreditarla y difundirla fue el objeto único de sus lecciones, como practicarla el único móvil de su

conducta. No pensaba asi la multitud de sofistas, que apoderados á la sazon de la direccion de la juventud, la estraviaban con abstracciones vagas, la distraian con discusiones estériles, y la pervertian por la indiferencia con que dejaban desenvolverse las pasiones, que con una constitucion política tan viciosa como la de Atenas, debian influir poderosamente en la corrupcion sucesiva de las costumbres. Combatiendo Sócrates la mala direccion que los preceptores daban á la enseñanza, y los poetas cómicos á la opinion, se acarreó el ódio de sofistas y de poetas, de los cuale8 uno (Aristófanes) osó ridiculizarle en el teatro, y esponerle á la befa de sus turbulentos y suspicaces conciudadanos. Impasible Sócrates, no oponia mas que máximas sublimes y ejemplos admirables á las maniobras de sus enemigos, y despechados estos por el desprecio con que él las miraba, se reunieron para perderle. Aprovechándose pues de la perseverancia con que él señalaba los vicios de la constitucion de su pais, y con que combatía, sobre todo, el uso funesto de sacar por suerte los magistrados que debian decidir del honor y de la vida de los ciudadanos, formularon contra él la acusacion de haber negado la existencia de los dioses, y corrompido la juventud inspirándole ódio á las leyes. Encargóse de sostener estas acusaciones un hombre rico y popular llamado Anito, amigo un dia de Sócrates, é indispuesto últimamente contra él; y se asociaron á aquel magnate un poeta liamado Melito, y un orador muy popular liamado Licon. Reunióse para juzgar el negocio el tribunal de los heliastas, compuesto aquella vez de quinientos cincuenta y seis jueces, ante los cuales compareció Sócrates, sin haberse dignado hablar antes á ninguno de ellos, ni permitido que les hablasen sus amigos. Allí contestó á todas las imputaciones con el testimonio de su vida entera; pero lo hizo con tanta arrogancia, que indispuso á muchos de sus jueces, y de resultas de ello fue declarado culpable. por doscientos ochenta y un votos contra doscientos setenta y cinco. Con haberse esplicado en su defensa con menos dureza, habria sido Sócrates absuelto sin duda, y aun despues de condenado, habria hecho ilusoria la declaracion

de su culpabilidad, si aprovechándose del uso, que autorizaba al reo, cuando la ley no especificaba pena para su delito, à señalarsela él mismo, se hubiese impuesto la de multa, prision ó destierro, con una de las cuales habria dejado satisfecha la venganza de sus poderosos enemigos. Lejos de esto Sócrates, desaffándolos de nuevo, y burlándose de sus jueces, se condenó « á ser mantenido en el Pritaneo durante su vida á espensas de la república.» Este estemporáneo sarcasmo acabó de irritar á los jueces, que por vengarlo, condenaron à muerte al hombre demasiado engreido con su inocencia, y demasiado ufano de su virtud. Dilatada la ejecucion de la sentencia, con motivo de la salida de la Theoria ó diputacion, que segun dije en la nota al verso diez de la oda veinte y una, se enviaba á Delos en cierto tiempo, habria podido marcharse de Atenas el filósofo, pues para facilitar su evasion se le habian dejado abiertas en varias ocasiones las puertas de la cárcel. Lejos de ceder á las instigaciones de muchos que à ello le exhortaban, continuó sus lecciones en la cárcel misma, y allí edificó á amigos y enemigos con la pureza de sus doctrinas, y con una serenidad, que mas que indicio de resignacion, pareció serlo de ufanía y de engreimiento. Regresada de Delos la diputacion, pidió Sócrates el vaso de cicuta, le apuró satisfecho, y murió tranquilamente el año de 399, ó de 400 antes de J. C. En la multitud de figuras que sobresalen en el cuadro inmenso del género humano, descuella sobre todas la de Sócrates, á quien no sin razon, en cuanto es permitido comparar lo profano con lo sagrado, se le llamó el Cristo del paganismo.

V. 15. Loricis Iberis... Los griegos dieron á una gran parte de la España el nombre de Iberia por el rio Ibero, hoy Ebro, que desde un monte de Castilla la Vieja corre hasta las playas occidentales de Cataluña. Las armas que fabricaban los iberos gozaban gran reputacion, y sobre todo las trabajadas por los vascones, por cuyo territorio corria el Calide, cuyas aguas tenian, dice el compendiador de Justino, la estraordinaria virtud de dar al hierro un temple prodigioso.

### ODE XXX.

#### AD VENEREM.

O Venus, regina Gnidi Paphique, Sperne dilectam Cypron, et vocantis Thure te multo Glyceræ decoram Transfer in ædem.

Fervidus tecum puer, et solutis Gratiæ zonis, properentque Nymphæ, Et parum comis sine te Juventas, Mercuriusque.

5

# NOTAS.

Esta pieza es solo una invocacion á Venus, con motivo de un sacrificio que Glicera se disponia á hacerle en la capilla ú oratorio de su casa. Estas fiestas se hacian con mucha pompa, y á ellas se convidaban las amigas, que aprovechaban la ocasion para divertirse.

V. 1. Regina Gnidi Paphique... En la nota al verso

### ODA XXX.

#### A VENUS.

Reyna de Pafo y Gnido. Deja á tu Chipre amada. Y ven dó mi adorada Te llama con fervor. Dó en tu honor encendido Incienso arde oloroso: Contigo venga hermoso El rapazuelo Amor. Las Gracias, descenida La túnica, tus huellas Sigan, y marchen de ellas Las Ninfas á la par; Y Juventud pulida, Si amor la inflama ardiente, Y Mercurio elocuente Te sigan al altar.

diez de la oda diez y nueve he hablado de las ciudades de la isla de Chipre, consagradas á Venus, de las cuales era una Pafos, que es la Bafa de hoy. En cuanto á Gnido, fue una ciudad de la antigua Caria, situada á ocho leguas de Halicarnaso, y enyas ruinas se ven aun cerca de un cabo de la costa de Natolia. Gnido fue cé-

lebre por un famoso templo de Venus, en el cual la diosa era representada por una magnífica estátua de Frine, hecha por Praxiteles. Hay quien habla de otra Gnido, ciudad menos importante de la isla de Chipre.

V. 4. Ædem... Capilla ú oratorio.

V. 5. Fervidus... Vivaracho, jugueton. Esta segunda estrofa es preciosa; la comitiva de Venus está designada con atributos muy convenientes, y los versos son estraordinariamente suaves. De Cupido hablé ya en la nota al

verso primero de la oda diez y nueve.

V. 5 y 6. Solutis Gratiz zonis... El poeta no podia olvidar las Gracias, cuando rogaba á Venus que asistiese á la festividad que en su honor se disponia, pues las Gracias eran parte esencial de la comitiva de aquella diosa, como lo observé en las notas á la oda cuarta. Pero en la enumeracion que hace aqui Horacio, figuran mas delicadamente, porque su actitud decente y modesta parece contrastar con la traviesa y retozona del rapaz de

#### ODE XXXI.

#### AD APOLLINEM.

Quid dedicatum poscit Apollinem Vates? quid orat, de patera novum Fundens liquorem? non opimas Sardiniæ segetes feracis; que antes se ha hablado. Solutis zonis, quiere decir aqui, vestidas, por oposicion al modo con que se representaban ordinariamente las Gracias, ora desnudas, ora cubiertas con ligeras y diáfanas gasas. Tal vez la espresion de solutis zonis (suelto el vestido) indica la sencillez ó el abandono con que debian presentarse las damas de Venus en una fiesta particular, en una devocion casera, como el sacrificio que Glicera disponia en su capilla.

V. 7. Et parum comis sine te Juventas... «Y la diosa de la juventud poco fina sin tí, es decir, despegada, intratable, cuando aun no ha conocido la pasion del amor.» Obsérvese que se da á la diosa de la juventud la calificacion que se daria á la juventud misma. Los romanos adoraban à esta diosa bajo el nombre de Juventas ó Juventus, y los griegos bajo el de Hebe. La mitología la hizo hija de Júpiter y de Juno.

V. 8. Mercurius... El dios de la elocuencia figura muy dignamente en la comitiva de Venus.

ODA XXXI.

A APOLO.

En el dia que á Apolo Un templo se consagra, Al hacer la primera Libacion en sus aras, ¿ Le pediré las mieses De las campiñas sardas, O los largos rebaños De la ardiente Calabria? Los votos de un poeta No tan lejos alcanzan; Ni el oro de la India, Non æstuosæ grata Calabriæ
Armenta; non aurum, aut ebur Indicum;
Non rura, quæ Liris quietâ
Mordet aquâ taciturnus amnis.

Premant Calena falce, quibus dedit
Fortuna vitem; dives et aureis 10
Mercator exsiccet culullis
Vina, Syra reparata merce,

Dis carus ipsis; quippe ter et quater

Anno revisens æquor Atlanticum

Impunè. Me pascunt olivæ,

Me cichorea, levesque malvæ.

Frui paratis et valido mihi,
Latoe, dones, et, precor, integra

Cum mente; nec turpem senectam

Degere, nec cithara carentem.

# NOTAS.

Esta es una oda preciosa; la enumeracion que se contiene desde el verso tarcero hasta el catorce, es muy

Ni el marfil de la Arabia. Ni los campos codicia, Oue en su corriente mansa Del Liris silencioso Carcome la onda clara. El que viñas posea, Pode su vid lozana. Y el mercader felice. A quien los dioses guardan, Pues una y muchas veces Consienten que su audacia Al mar impunemente Hienda la espuma cana, Beba en doradas copas, Vinos que en cambio traiga De las preciadas drogas Que allá en la Siria carga. Por mi, la verde oliva, Y la ligera malva, Y la dulce achicoria A mis deseos bastan. Dáme, hijo de Latona, Dáme siempre gozarlas, Cuerpo ágil y robusto, Cabeza firme y sana, Vejez noble y honrosa Y citara acordada.

poética, y la conclusion hace un escelente contraste con los insaciables deseos de la mayor parte de los hombres. V. 1. Dedicatum... En el año 726 de Roma, Augusto dedicó á Apolo un templo en reconocimiento de la brillante victoria, que dos años antes habia obtenido en Accio sobre su cólega Antonio.

V. 4. Sardiniæ feracis... La Sardinia (hoy Cerdeña) grande isla del Mediterraneo entre la Italia y el Africa, tuvo en otro tiempo una importancia harto mayor que en la actualidad. Poblóla Sardo, hijo de Hércules, y los griegos la llamaron Ichnusa, porque su figura es semejante á la de la planta, que en griego se llama ichnos. Entre las de la isla se cuenta la Sardonia, algo parecida al peregil, y que comida, ocasiona la risa convulsiva llamada sardinica, del nombre de la planta. Del de la isla tomó tambien el suyo el pez llamado sardina. En otro tiempo tuvo Cerdeña muy importantes ciudades, entre las cuales Calaris (hoy Cagliari), Cornus y Sulci son bastante conocidas en la historia. El cultivo era proporcionado á la poblacion, y la isla era considerada como el granero de Roma, lo cual hace á Horacio darle el epiteto de ferax.

V. 5. Æstuosæ Calabriæ ... De Mesapo que socorrio á Turno en la guerra con Eneas, se llamó Mesapia la parte del territorio italiano, que forma lo que se llama el talon de la bota, á la cual no hay quien ignore que de muy antiguo fue asemejada la Italia. A la Mesapia se dió tambien el nombre de Calabria, y de pais de los salentinos. En él se criaba el insecto venenoso llamado tarántula, que tomó su nombre de Tarento, la mas opulenta ciudad de aquella comarca. Nada tiene de comun con la Calabria antigua la provincia napolitana que hoy lleva este nombre, y que en el tiempo de Horacio se llamaba pais de los brucios. A el pertenecian entre otras ciudades, las de Pandosia, Cosencia, Crotona y Regio. A la Calabria antigua como á la moderna puede darse con mucha razon el epiteto de æstuosa, con que aqui la califica Horacio.

V. 6. Aurum Indicum... La Iudia propiamente dicha no era rica en oro, como no lo era la Arabia, aunque tenia reputacion de serlo. Horacio hablando del oro de la India, no hacia mas que conformarse á la opinion que suponia

proceder de aquel pais el precioso metal que en él abundaba, y que verosimilmente se estraia de la costa oriental del Africa, vecina á la Arabia, y situada enfrente de la India.

V. 7. Liris... Hoy Garigliano, nace en los montes que separaban del Lacio el país de los marsos, y atravesando la laguna de Minturno, desagua en el mar etrusco ó de Toscana.

Quieta... En todo este trozo hay una coleccion de epitetos, cuya exactitud denota la atencion que Horacio empleaba, y que los poetas todos deben emplear en las calificaciones. En pocos versos vemos opimas segetes, Sardiniæ feracis, grata armenta, æstuosæ Calabriæ, taciturnus amnis, quieta aqua. El verbo mordet es tambien muy poético.

V. 9. Calena falce... De los viñedos de Cales he hablado en las notas á la oda veinte.

V. 11. Culullis... Se llamaron asi unos grandes vasos de barro, de que usaban las Vestales para sus libaciones, los pontífices en los sacrificios, y los reyes en los convites. Usase aqui por cualquier vaso.

V. 12. Syrá merce... Con las mercaderias traidas de Siria, ó de Persia, ó de la India, por la vía de Siria. Este pais comprendia en lo antiguo la Fenicia y la Palestina, y se estendia desde las fronteras de Cilicia hasta las de Egipto. Bajo la dominacion de Seleuco, tuvo una estension mayor, que quedó reducida de nuevo en el reinado de Antioco el Grande. Cuando la Siria se convirtió en provincia romana, su gobierno abrazó la Cilicia y la isla de Chipre. Heliópolis, Emeso, Damasco, Zeugma, Calcis, Palmira y otras muchas ciudades célebres por diferentes títulos, hicieron parte del territorio de la Siria, que por su ventajosa situacion y los hábitos mercantiles de sus naturales, mantuvo vastas relaciones de comercio con todos los pueblos del Occidente hasta Cádiz.

V. 14. Æquor Atlanticum... En las notas á la oda décima dije de donde tomó su nombre el mar que todavia hoy se llama Atlántico. Yo no hubiera querido que hablase de él aqui nuestro poeta, despues de indicar que

las grandes ganancias que hacian los comerciantes de Roma, provenian del tráfico que mantenian con las regiones del Oriente. Al Atlántico iban poeo los buques de la Italia, que nada ó casi nada útil podian hacer alli; y en el estado que tenia entonces la navegacion, era casi imposible que un comerciante romano pudiese hacer tres

### ODE XXXII.

# AD LYRAM.

Poscimus, si quid vacui sub umbrâ
Lusimus tecum, quod et hunc in annum
Vivat et plures, age, dic Latinum,
Barbite, carmen,

Lesbio primum modulate civi;
Qui ferox bello, tamen inter arma,
Sive jactatam religarat udo
Litore navim;

Liberum, et Musas, Veneremque, et illi
Semper hærentem puerum canebat, 10
Et Lycum, nigris oculis nigroque
Grine decorum.

O decus Phœbi, et dapibus supremi Grata testudo Jovis; ò laborum Dulce lenimen, mihi cumque salve 15 Ritè vocanti. ó cuatro viages al año á las aguas de aquel mar, mientras podia hacer cinco ó seis á las costas de Fenicia. Por esta razon creo que æquor Atlanticum está aqui por æquor simplemente. La idea de Horacio tendria asi la exactitud de que de otro modo careceria.

V. 18. Latoe... Apolo, hijo de Latona.

## ODA XXXII.

# A SU LIRA.

Si ocioso un dia, lira retozona, En las selvas contigo jugué oscuras, Hoy el vuelo levanta, Y oda latina entona, Que en esta edad se escuche y las futuras. Primero el vate te pulsó lesbiano, Que armas blandiendo, ó la deshecha nave Amarrando á la playa, A Baco soberano, Y á las Musas cantó con voz suave; Y á Venus, y al rapaz que nunca el lado Deja de la alma madre y compañera; Las gracias y hermosura De Lico celebrado, De ojos negros y negra cabellera. Grata en festines plácidos al Cielo, Dulce lira, de Apolo honra y delicia, Del ánimo apenado Desahogo y consuelo, Cuando te invoque yo, séme propicia.

## NOTAS.

Hubo quien sospechó que con esta escitacion á su lira mostró Horacio querer prepararse para componer el poema secular, que le habia encomendado Augusto. Esta conjetura parecerá natural, cuando se reflexione que el poeta se anunciaba dispuesto á entonar versos que durasen siglos, y esto no podia él pensar que sucediese á la composicion presente, por mas que sea elegante y delicada, considerada como invocacion. Escrita ademas en el mismo metro que el poema secular, en un metro griego, que Horacio habia, si no introducido, generalizado en su pais, se puede con mucha razon considerarla como el exordio de la gran composicion, que deberia ser cantada en la mayor y mas solemne de las festividades de Roma.

D. Alberto Lista hizo de esta pieza la siguiente traduccion:

> Si alguna vez de afanes olvidado, Las selvas, ó mi lira encantadora, Halagué dulce con tu voz sonora, Al importuno vulgo retirado, Yo te ruego que ahora Versos entones, que á la edad presente Vivan, y aplauda la futura gente. O tú, del alto cielo concedida Por vez primera al lesbio ciudadano: Y bien entre el furor de Marte insano La hostil falange en vergonzosa huida Sintió su fuerte mano, O bien libre del piélago sañoso, Logró cansado el puerto venturoso, Siempre en himnos gozosos ensalzaba A Baco y á las Musas y á Cupido,

Y á Venus, cuyo nombre repetido
Con el del niño ciego celebraba;
Y á su jóven querido,
Hermoso por lo negro del cabello,
Y por sus negros ojos dulce y bello.
Salve, alegre consuelo de mis males,
Del abatido corazon reposo,
De Febo honor, de Jove poderoso
Hechizo en los banquetes celestiales:
Salve, mi labio ansioso
Con solemne oracion do quier te invoca,
Y pide el fuego que á cantar provoca.

- V. 1. Poscimus... La construccion es, barbite, si quid vacui sub umbra (olim) lusimus tecum, poscimus dicas (nunc) Latinum carmen, quod vivat in hunc annum et in plures, lo que equivale á «Lira, si en otro tiempo, acompañado de tí, canté en mis ócios versos de poca importancia, hoy es necesario entonarlos dignos de la inmortalidad.» Otros leen poscimur, y esta leccion una vez establecida, dejaria ya poca duda sobre el carácter de la pieza que comento. Existiendo un mandato ó un ruego para que Horacio compusiese un poema destinado á durar largo tiempo, y no pareciendo verosimil que aspirase el poeta á tal gloria con esta oda, natural seria suponerla el proemio de la mas alta y duradera á que se le escitaba.
- V. 3. y 4. Dic Latinum carmen... Es decir, « Canta versos latinos al son del laud de Alceo,» ó « emplea en la lengua latina las cadencias de la poesía griega. » Con esta espresion quiso verosimilmente recordar el poeta la gloria, de que tan frecuentemente se envanecia, de haber realzado la poesía de su pais con aquella innovacion.
- V. 5. Lesbio civi... Este ciudadano de Lesbos era Alceo, nacido en Mitilene, importante ciudad de aquelia
  isla, donde vivia por los años de 604, antes de J. C. Como
  particular valió poco, pues fue cobarde en la guerra, y
  díscolo y maldiciente en la paz; pero como poeta lírico
  fue el primero de su tiempo, sin escluir á Safo, con

quien fue fama que tuvo relaciones amorosas. De Alceo se dijo que igualó á veces á Homero, y que sus cantos vigorosos y enérgicos fueron el terror de los tiranos. Horacio mostró bien la alta opinion que tenia de él, cuando en este y en el siguiente cuarteto enumeró con tanta gallardía alguno de los títulos de su gloria poética.

V. 9. Liberum... De Baco, Venus, las Musas y el Amor he hablado antes. La perifrasis de puer hærens Veneri, con que se designa al amor, es elegante y gra-

ciosa. Lico no es conocido.

V. 13. O decus Phœbi... Honor de Apolo pudo llamarse à la lira, ya porque se la consideró como suya desde que se la regaló Mercurio, ya porque el poema secular, que tenia principalmente por objeto las alabanzas de Apolo

## ODE XXXIII.

## AD ALBIUM TIBULLUM.

Albi, ne doleas plus nimio, memor Immitis Glyceræ, neu miserabiles Decantes elegos, cur tibi junior Læså præniteat fide.

Insignem tenui fronte Lycorida Cyri torret amor: Cyrus in asperam Declinat Pholoen: sed priùs Appulis Jungentur capreæ lupis,

5

y de Diana, se cantaba al son de la *Etra*, la que contribuia por tanto á la estension y propagacion de la gloria de aquellas divinidades.

V. 15. Mihi cumque salve... Salve por fave, y cumque por quotiescumque. La construccion es, Salve mihi te vocanti, quotiescumque te rité vocabo.

V. 16. Rité... Por ritu ó juxta ritum, es decir, con arreglo al ritual; esto es, empleando las ceremonias que eran de rigor en cada uno de los actos de religion. En el poema secular usa Horacio dos veces del adverbio rité, con el cual, empleado aqui, quiso significar sin duda que se trataba de un objeto religioso, pues tal caracter tenian en efecto las fiestas instituidas para dar gracias á los dioses por un gran beneficio.

## ODA XXXIII.

## A ALBIO TIBULO.

No de Glicera impia
Sin fin, Albio, recuerdes los rigores,
Ni te quejes en fúnebre elegia
De que, su fé violada,
Ese tu rival nuevo mas le agrada.
La de la frente estrecha,
Lícoris, arde en el amor de Ciro,
Loco á la esquiva Fóloe Ciro acecha,
Mas en union sincera
Se ayuntarán el lobo y la cordera,
Primero que la linda
La caprichosa niña el duro pecho
Del galan torpe á los halagos rinda.

Quam turpi Pholoe peccet adultero.

Sic visum Veneri, cui placet impares 10

Formas, atque animos sub juga aenea

Sævo mittere cum joco.

Ipsum me melior cum peteret Venus,
Grata detinuit compede Myrtale
Libertina, fretis acrior Adriæ,
Curvantis Calabros sinus.

# NOTAS.

El estilo de esta oda es tierno, conciso y enérgico. V. 1. Albi... El célebre poeta elegiaco Albio Tibulo. Nació, segun la opinion mas probable, por los años de 690 ó 91 de Roma, es decir, uno ó dos años despues que Horacio. Créese generalmente que se comprometió en las guerras del triunvirato, y que de resultas fue despojado de gran parte de sus bienes, que en su primera juventud fueron muy considerables. Ya los perdiese por esta causa, ya por sus hábitos de disipacion, segun supusieron algunos, lo que no tiene duda es que Tibulo quedó reducido á un estado, que él consideraba estrecho y aun pobre, pero que Horacio calificaba de muy superior á la mediania. A pesar de su hermosa figura y de la multitud de prendas que le adornaban, Tibulo no fue feliz, y en su casa de campo, situada entre Preneste y Tibur, pasaba una vida, trabajada tal vez por recuerdos dolorosos, por deseos estériles y por ilusiones livianas, y tal vez hecha Asi, Albio, á Venus plugo,
Que se goza en uncir á férreo yugo,
Con burlas inclementes,
Del alma contrapuestas aficiones,
Del cuerpo cualidades diferentes.
A mi tambien, que un dia
Amor mas lisongero sonreia,
Con cadena apacible
Mirtale la liberta me retuvo,
Mirtale, mas temible
Que el Adria en ronco estruendo
Las playas de Calabria carcomiendo.

agradable por vigorosos ejercicios del cuerpo y deliciosos arrebatos de fantasia. Los caracteres de la poesia de Tibulo son ternura, sencillez, gracia y facilidad. Aunque Renas de estas varias especies de mérito, sus elegias inspiran hoy poco interés, porque el argumento es siempre fútil, idéntico el objeto, uniforme el sentimiento, y poco variados los medios de espresarlo. Tibulo fue grande amigo de Horacio, y desapasionado censor de sus obras.

V. 3. Junior... El mas recientemente llegado, pues Tibulo murió de 40 á 41 años, y no era gran mérito ser mas jóven que él, aunque sin fundamento se supusiese ocurrido el suceso á que aqui se alude, en los últimos años de la vida del poeta. La interpretacion que doy al junior parecerá todavia mejor á los que creen que este nació en 711, y que por consiguiente murió en la flor de su juventud. Por no hacer decir á Horaclo cosas que quizá no dijo, he cuidado sin embargo de emplear en la traduccion una calificacion ambigua, que asi puede aplicarse al mas jóven, como al último que se presentó.

V. 5. Lycorida... Licoris, Ciro y Foloe son personas desconocidas.

V. 7. Appulis... La Apulia, llamada Yapigia por los historiadores griegos, comprendia la Daunia, la Peucecia, la Mesapia y el pais de los salentinos. Cannas, cuyas ruinas se ven aun á dos leguas de la antigua Salepia, (hoy Salpe) Venusia, (Venosa) Barium, (Bari) Tarento y otras ciudades importantes realzaban aquel pais, que ocupaba la porcion del territorio napolitano, que hoy comprende la Capitanata, la tierra de Bari y de Otranto, y una parte de la Basilicata. Por supuesto los lobos de la Apulia estan aqui por los de cualquier otro pais.

V. 9. Turpi adultero... Feo galan.

V. 10 y 11. Impares formas... Esto es, el feo con la hermosa, el viejo con la jóven etc. Obsérvese que el adjetivo impares es comun a los sustentivos ánimos y formas, y que para traducir las cuatro palabras impares formas atque animos, he necesitado dos versos, sin lo cual la idea no habria sido entendida. He aqui la prueba mas perentoria de la diferencia entre la índole de las lenguas antiguas y modernas.

V. 12. Savo mittere cum joco... Como en otra parte dijo, hablando con Marte, longo satiate ludo; y en otra, hablando de la fortuna ludum insolentem ludere pertinax, y en otra llamó à las guerras civiles ludum fortunas. Entre

## ODE XXXIV.

#### PALINODIA.

Parcus Deorum cultor et infrequens,
Insanientis dum sapientiæ
Consultus erro; nunc retrorsum
Vela dare, atque iterare cursus

esas calamidades, consideradas como diversiones de los dioses, no ocupa ciertamente el áltimo lugar el desapiadado entretenimiento de Venus, de uncir á la misma coyunda á personas á quienes dividen inclinaciones ó hábitos diferentes. La guerra es una situación pasagera, pasageros son asimismo los caprichos de la fortuna, que frecuentemente favorece hoy al que ayer humilló; pero que individuos que no simpatizan, y que tal vez se aborrecen ó se desprecian, sean condenados de por vida á arrastrar una misma cadena, es el mas duro de todos los castigos, el mas cruel de todos los juegos.

V. 13. Melior Venus... Muger mas hermosa, ó de mas alta gerarquia.

V. 15. Libertina... A los esclavos menumisidos se daba indistintamente en tiempo de Horacio la denominacion de liberto ó de libertino, aunque segun Suetonio, se daba en lo antiguo la de libertino al hijo de liberto, y esta à los que del estado de esclavitud habian pasado al de libertad.

V. 16. Curvantis.. Que roe, que carcome, es palabra que espresa muy bien la accion del mar sobre las playas. Por lo demas, nadie ignora que el adriático baña todas las de la costa oriental de Italia.

#### ODE XXXIV.

## RETRACTACION.

El culto de los númenes un dia Impio desdeñé, y extravióme Falsa sabiduria. Las velas hoy hácia el opuesto lado. Dirigir debo, y deshacer lo andado;

5

10

Cogor relictos; namque Diespiter
Igni corusco nubila dividens
Plerumque, per purum tonantes
Egit equos, volucremque currum:

Quo bruta tellus, et vaga flumina, Quo Styx, et invisi horrida Tænari Sedes, Atlanteusque finis Concutitur. Valet ima summis

Mutare, et insignem attenuat Deus,
Obscura promens: hinc apicem rapax
Fortuna cum stridore acuto
Sustulit; hic posuisse gaudet.

# NOTAS.

Esta pequeña oda es una de las mas hermosas composiciones de Horacio. La segunda y tercera estrofas sobre todo arrebatan por la sublimidad de las imágenes, por la pompa de las cadencias, y por la valentia de las espresiones. Sanadon, siguiendo á Blondel y á Dacier, pretendió que el designio que en ella se propuso el poeta, fue burlarse de la providencia, fingiendo retractar sus errores. Tan atroz y absurda suposicion merecia siquiera alguna prueba; pero ni una sola alegaron, ni podian alegar los críticos citados, y sus conjeturas odiosas no merecen por tanto el honor de la refutacion.

V. 2. Insantentis sapientiz... De una sabiduria que fundada en la impiedad, corrompe, infatúa, enloquece, y es mas perjudicial que la ignorancia misma.

Pues que rasgando à veces el Tonante
Con vivo fuego el seno de las nubes,
Su carro resonante
Por el cielo tal vez lanza sereno,
Y los bridones del rugiente trueno;
Y al raudo rio, à la pesada tierra,
Al negro Estix y al hórrido Tenaro
Y al alto Atlante aterra.
Lo oscuro esclarecer puede su mano,
Y al humilde ensalzar, y hundir al vano.
Si airada el ala rápida desata,
Tal vez de erguida sien una corona
La Fortuna arrebata;
Despues en sus vaivenes
La coloca benigna en otras sienes.

V. 4. Ilerare cursus relictos... Deshacer lo andaco, volverse atrás, no caminar mas por la senda de la impiedad, frase que amplifica la metáfora anterior de dare vela retrorsum.

V. 7. Plerumque... Bangio fue el primero que quitó á este pasage la ambigüedad, y la falsedad á la idea, trasladando despues del adverbio la coma, que en todas las ediciones se veia antes de él. Plerumque egit per purum tonantes equos, era una cosa que Horacio no podia decir, porque era falsísima, porque esta falsedad estaba al alcance de todo el mundo, y porque aun concediendo que su intencion fuese hacer una retractacion fingida, y escarnecer los milagros que suponia haber influido en su conversion, era imposible que hubiese llevado la impiedad hasta la befa manifiesta y evidente. Plerumque dividens nubila igni corusco, es frase que presenta una

idea cierta; y jamás se salvó á menos costa: (la trasposicion de una coma) el honor de un grande hombre.

V. 8. Tonantes egit equos... Véase la nota al verso cincuenta y siete de la oda duodécima.

V. 9. Volucremque currum... La conjuncion que pospuesta al epiteto, tiene aqui un gran mérito, porque alarga la palabra, la arrastra, si es permitido esplicarse asi, y auxilia y fórtifica el efecto de la terminacion en um, produciendo con la combinación de estes diferentes sonidos, una armonía, que seria menester no tener oldos

para no sentir.

V. 10. Styx... Cerca de Nonacris, ciudad hoy arruinada de la antigua Arcadia, habia un monte llamado Chelydorea, en el cual nacia una escasa fuente, de que luego se formaba un pequeño arroyo. De este arroyo llamado Styx, hizo la mitología un rio del inflerno, á causa sin duda de la calidad venenosa de sus aguas, que mataban á los que de ellas beblan, rompian las vasijas en que se echaban, y aun disolvian los metales. El Styx inspiraba tan gran respeto á los dioses mismos, que jurando por aquel rio, no podian violar su juramento sin ser privados de su divinidad durante diez años. La fábula añadió que el respeto al Stux fue la recompensa que Júpiter dió á una Ninfa de aquel nombre, desde que sus hijas la Victoria, la Fuerza, la Valentía y la Emulacion acudieron á defender al dios, cuando fue atacado por los Titanes. No hay quien no comprenda á primera vista el sentido de esta alegoría.

Invist Tænari... Ténaro era el nombre antiguo de un promontorio de Laconia, llamado hoy Cabo Matapan, en la parte mas meridional de la costa de Morea. En la cumbre del monte habia una ancha y profunda grieta, de que la supersticion antigua hizo un respiradero de los inflernos, por el cual supuso la fábula que bajó Hercules. para acometer la empresa de que hablé en la nota al verso treinta y seis de la oda tercera. Por eso al inflerno se dió alguna vez el nombre de Ténaro.

V. 11. Atlanteus finis... El fin del mundo era en la antiguo el mar que bañaba el país situado á la falda oc-

cidental del Atlas, monte de Africa, de que ya hablé en las notas á la oda décima.

V. 12. Valet ima summis... ¿ Se creerá que esta confesion paladina y enérgica del poder de la divinidad, era la gran razon en que se fundaha un comentador para declarar ateo á Horacio? La lógica de los eruditos no fue siempre la lógica de los sábios.

V. 14. Apicem... Apex era el adorno de cabeza de los sacerdotes. Horacio designó alguna vez con esta palabra la corona de los reves.

V. 14 y 15. Rapax fortuna... Los que en esta oda religiosa y elevada puetendieren descubrir la pruéba del materialismo de Horacio, no dejaron de alegar que en este pasage atribuia él al capcieho ciego de la fortuno lo que en los versos anteriores atribuia á Dios. Este argumento quedará reducido á su valor en las notas á la oda siguiente.

## XXXV.

## AD FORTUNAM.

O Diva, gratum quæ regis Antium, Præsens vel imo tollere de gradu Mortale corpus, vel superbos Vertere funeribus triumphos;

Te pauper ambit sollicità prece Ruris colonus, te dominam æquoris Quicumque Bithyna lacessit Carpathium pelagus carina.

Te Dacus asper, te profugi Scythæ,
Urbesque, gentesque, et Latium ferox,
Regumque matres barbarorum, et
Purpurei metuunt tyranni.

Injurioso ne pede proruas
Stantem columnam, neu populus frequens
Ad arma cessantes, ad arma 15
Concitet, imperiumque frangat.

Te semper anteit sæva Necessitas,

Clavos trabales et cuneos manu

Gestans aenå, nec severus

Uncus abest, liquidumque plumbum. 20

## ODA XXXV.

## A LA FORTUNA.

Diosa, que en Ancio deleitoso imperas, Pronta á inefable altura Ora à elevar la humilde criatura, Y las pompas triunfales Ora à trocar en tristes funerales: El pobre labrador tu nombre invoca. Fortuna, humildemente; Del mar te invoca reina omnipotente El marino que abruma En tracia nao la Carpácia espuma. Y acatante ciudades y naciones, El latino arrogante, El dácio agreste y el escita errante, Y los tiranos fieros. Y las madres de reyes estrangeros. No hundas con mengua la columna enhiesta, Ni permitas, ó Diosa, Que al ciudadano plebe numerosa Pacifico amotine, Y con sus armas el imperio arruine. Va delante de ti la inexorable Necesidad, que muestra Clavos enormes en su férrea diestra. Y garflo retorcido, Gruesas cuñas y plomo derretido.

Te Spes, et albo rara Fides colit Velata panno, nec comitem abnegat, Utcumque mutatà potentes Veste domos inimica linquis.

At vulgus infidum, et meretrix retro 25
Perjura cedit: diffugiunt cadis
Cum fæce siccatis amici,
Ferre jugum pariter dolosi.

Serves iturum Cæsarem in ultimos
Orbis Britannos, et juvenum recens
Examen, Eois timendum
Partibus, Oceanoque rubro.

Eheu! cicatricum et sceleris pudet,
Fratrumque. Quid nos dura refugimus

Ætas? quid intactum nefasti 35
Liquimus? unde manus juventus

Metu Deorum continuit? quibus

Pepercit aris? ò utinam novà

Incude diffingas retusum in

Massagetas Arabasque ferrum.

# NOTAS.

Esta es una escelente oda. Las ideas tienen siempre la conveniente elevacion, la versificacien es numerosa: yo

Te adora la Esperanza, la Fé rara, De alto velo ceñida. Y tras ti marchan, cuando tu ofendida, Desnudando brocados. Sales de los alcázares dorados. El falso amigo entonces se retira. Y la ramera inmunda, Que huyen de uncirse à misera coyunda, Y solo fueron fieles Hasta apurar la hez de los toneles. A César que á Britania, fin del mundo. A volar se prepara, Conserva, ó Diosa, y el enjambre ampara De juventud valiente. Temible à las regiones del Oriente. Cicatrices y crimenes nos cubren Ay! de rubor y afrenta, Y hermanos espirando en lid cruenta. Linage endurecido. ¿Oué delitos no habemos cometido? ¿Qué altar la juventud, que lugar santo Respetó despiadada? Ojalá en nuevo yunque arma forjada Sirva solo al castigo Del masageta y árabe enemigo.

laubiera deseado tan solo que la quinta, sesta y sétima estrofa estuviesen despues de la tercera, y la cuarta ocupase el lugar que ahora ocupa la sétima, con lo cual habria mas unidad en el conjunto. Y esta es la ocasion

de advertir que la poesía moderna no sufre la desunion, ni el tránsito repentino y no preparado de una idea á otra, que entre los antiguos era tan comun, y tan de la esencia del género lírico. Algunos críticos creyeron que esta pieza y la anterior no hacian mas que una, y que no es fundada la particion ó division que presentan las

ediciones. Laharpe fue de esta opinion.

V. 1. O Diva... La Fortuna era una de las divinidades á que la antigüedad tributó un culto mas general, y no era estraño, pues se la creia dispensadora única de todos los bienes y los males. En las creencias gentílicas no perjudicaba esta atribucion especial al poder de los dioses, pues como lo he hecho notar varias veces, cada uno de ellos tenia tambien atribuciones especiales, y las ejercía tanto mas libremente, cuanto que estaban consideradas como atributos diversos del poder supremo, personificados en las divinidades respectivas. De aqui es que la adoracion de la Fortuna, lejos de mirarse como un indicio de materialismo, se miraba al contrario como un medio de merecer los favores del cielo, de cuyas voluntades se reputaba á la Fortuna como el instrumento ó el órgano. La calificacion de caprichoso y fantástico que se daba á aquel numen, no era en rigor sino la confesion de la inçapacidad de los hombres para esplicar la irregularidad con que una alta inteligencia distribuia entre ellos los bienes y los males, irregularidad que hizo célebre el dicho de un poeta, «El delincuente teme á la ley, y el inocente á la Fortuna. » Este proceder no parecerá estraño, cuando se reflexione que todavia hoy, cristianos alumbrados por el fanal de la revelacion, atribuyen á la Fortuna las combinaciones que les favorecen ó les dañan, aunque saben que no son sus destinos la obra de un acaso ciego, sino la de una providencia previsora. Entre los templos que tuvo la Fortuna en Grecia, se citan los de Egina en la Acaya, de Elis en la Elida, y de Tebas en Beocia. En Roma tuvo muchos, y dentro de la ciudad ocho à lo menos, bajo las singulares advocaciones de Femenina, Viril, Fortuita, etc. Fueron tambien célebres los templos de Preneste (Palestrina), de Nortia, y de otros pueblos de la Etruria, del Lacio y de la Italia toda. El de Ancio, de que babla aquí el poeta, estaba lleno de ofrendas que de todas partes se le enviaban.

Antium... Ancio, ciudad del Lacio, situada cerca del lugar que hoy se ilama Anzio en la campiña de Roma, fue célebre en la antigüedad, no solo por el soberbio templo que tuvo allí la Fortuna, sino por la estension de su comercio, y porque fue el asilo de Coriolano proscrito. En las ruinas de aquella opulenta ciudad se descubrió, poco mas hace de doscientos años, el famoso Apolo de Belvedere.

- V. 2. Præsens vel imo... Estos tres versos son casi una literal repeticion de valet ima summis mutare, de la oda anterior. Nuestra religion ha consagrado este magnífico homenage á la divinidad, y uno de los cánticos de la iglesia, atribuyendo á un dios previsor lo que el gentilismo atribuia á la fortuna ciega, repite la misma idea, diciendo con sencillez sublime, deposuít potentes de sede, et exaltavit humiles.
- V. 7. Bithyna... Se liamaba Bitinia en lo antiguo el pais situado entre el ponto Euxino, la Propóntide, la Padagonia, la Galacia y la Frigia. A aquel pais pertenecian Prusa (todavia hoy ciudad importantísima, conocida con el nombre de Brusa), Nicea (hoy Isnick), Nicomedia (Isnikmid), Calcedonia (Kadikeni) etc. El territorio poblado de tan célebres ciudades, corresponde hoy á la parte de Natolia, que corre desde la costa meridional del mar negro hasta la del de Mármara. Los bosques de Bitinia y del Ponto daban escelentes maderas de construccion.
- V. 8. Carpathium... La isla de Carpatos (hoy Escarpanto) situada entre las de Creta y Rodas, dió el nombre de Carpacio á la parte del mar Egeo que la circunda. Inútil es añadir que Bithyná y Carpathium están aqui, segun la costumbre de Horacio, por cualquier nave y cualquier mar. Por esta razon en lugar de

En tracia nao la Carpacia espuma, dije yo en mi primera traduccion,

En nave osada la salobre espuma.

- V. 9. Dacus... Se llamaba Dacia el vasto país situade entre la Misia y la Sarmacia. Tibisco (la Temesvar de hey), era una de las mas importantes ciudades de su territorio, que correspondia á lo que hoy se llama Moldavia, Valaquia, Transilvania y alta Ungria. De los escitas y del Lacio he hablado en otras ocasiones.
- V. 13. Injurioso ne pede proruas... La traduccion es, no derribes con pie injurioso, es decir, no derribes de un puntillon. Ya se vé que la idea es enérgica, pues que atribuye á un puntapie de la fortuna el poder de hundir un estado. Pero la espresion, aunque muy significativa, adelece del achaque de baja, y por eso no me he atravido á emplearia, y he sustituido á ella la de no hundas con mengua.
- V. 14. Stantem columnam... La columna en pie, esto es, el poder firme. Algun traductor, queriende sin duda disimular lo que hay de desabrido é incoherente en la transicion de esta estrofa, la unió con la anterior, y virtió así el pasage. «Los tiranos cubiertos de púrgura tiemblan de que con un pie injurioso darribes la columna en que se apoyan, y de que el pueblo sublevado llame á las armas á los ciudadanos ociosos, y destruya su poder. » La idea que esta version presenta no es saguramente la de Horacio, pues él no podia pedir á la Fortuna que mantuviese en sus tronos á los tiranos, ni calificar el poder de estos de columna firme, stantem columnam.
- V. 12. Sava Necessitas... La idea de que la Necesidad precede à la Fortuna, es elevada y filosófica, en cuanto muestra à esta divinidad sometida à leyes, que quitan à sus favores y à sus reveses, gran parte de lo que en ellos aparece como caprichoso ó fantástico. La Necesidad no era en rigor otra cosa que el Destino, y el poeta presentando à la Fortuna precedida de la Necesidad, proclama indirectamente el dogma del fatalismo, que era el de casi todas las escuelas filosóficas de Atenas y Roma, y que reducido à proporciones convenientes, y exento de las exageraciones habituales de alguna de aquellas escuelas, nada tiene de incompatible con el dogma del libre albedrio, consagrado entre nosotros por la religion. La Necesidad

era entre los antiguos la personificacion de esa ley universal, á que todo obedece en el mundo moral como en el físico, lo mismo el curso de los astros que la conciencia de los hombres. Astros y hombres están dominados por las condiciones peculiares de su respectiva existencia; aquellos per el prodigioso equilibrio de sus moles, y estos per el no menos portentoso mecanismo de su organizacion. La Necesidad de los seres inanimados, asi como la de los brutos, es absoluta; la de los individuos de la especie racional puede modificarse por la voluntad, que es una de las mas privilegiadas atribuciones de la inteligencia; pero la inteligencia misma está sometida á las influencias incvitables de la organizacion, y en este sentido pesa sobre ella una Necesidad, que no era estraño que reputasen includible los hombres entre quienes no se habia dignado el Ser supremo derramar las luces de la revelacion. A lo mas que podia elevarse sin ellas la razon, se elevó pues cuando hiso de la Necesidad una de las divinidades que presidia á la distribucion de los bienes y de los males, ó que acompañaba á la encargada de repartirlos.

V. 18. Clavos trabales... Dijeron muchos que la estátua de la Fortuna que habia en el templo de Ancio, tenia en la mano los horribles instrumentos que nombra aqui el poeta, y en los cuales veian los antiguos el símbolo de los trabajos á que están condenados los hombres. Parecia que marchando la Necesidad delante de la Fortuna, y estando ésta encargada de la distribucion de los bienes y de los males, debia aquella ser representada con símbolos de males y bienes, y no con instrumentos de suplicie solamente. Pero esto no parecerá estraño cuando se reflexione que el poeta, formando un grupo de las divinidades que acompañaban á la Fortuna, debia dar á cada una sus incumbencias especiales, y determinar asi su influencia respectiva en las diferentes situaciones à que el favor ó los rigores de la divinidad principal podian reducir á los hombres. Por eso la Necesidad figura en el grupo, armada de emblemas de tormento, como figuran á su lado sembrando consuelos, la Esperanza y la Fidelidad.

V. 21. Te Spes... La Esperanza fue adorada como

una divinidad por los gentiles, y en Rome tenia tres ó cuatro templos por lo menos. La mitología supuso que cuando los dioses, indignados de las maldades del género humano, se trasladaron al cielo, se quedó la Esperan-26 en la tierra; alegoría ingeniosa, que reprodujo bajo una nueva forma la saludable enseñanza contenida en la fábula de Pandora, de que hablé en las notas á la oda tercera. La fábula hizo à la Esperanza hermana del Sueño, y ya hubo quien la llamó el sueño del hombre despierto. La Fidelidad era igualmente una divinidad, y ya he hablado en otra parte del culto que se la tributaba. Si porque la Necesidad es la ley includible del mundo sublunar, la presenta Horacio en el cuadro que analizo, como marchando delante de la Fortuna, natural era que fuesen detrás la Esperanza y la Fidelidad, apareciendo asi corregido ó atenuado lo que el fatalismo tiene de duro y desconsolador. Aterraría en efecto la consideracion de que el hombre está sujeto al imperio inevitable de la necesidad, si el instinto de la raza humana no opusiese á los rigores de la adversidad presente, la perspectiva de un bien ulterior, ó lo que es lo mismo, la Esperanza; sombra suave, delicioso fantasma, que va por donde quiera derramando el bálsamo del consuelo, y haciendo soportable hasta la mas ingrata existencia. La Fidelidad acompaña á la Esperanza, y entrambas siguen é la Fortuna, porque en los sucesos prósperos de la vida á todos halagan amistades ó ilusiones, y aun en los adversos, rara vez falta un amigo leal y una esperanza reparadora. Presenta pues el pasage que comento, una alegoria magnífica, propia para despertar grandes ideas, y para probar con cuanta razon dió à Horacio la antigüedad el título de poeta filósofo.

V. 22. Nec comitem abnegat... « No te desampara la Fé, cuando te muestras adversa á aquel á quien antes te habias manifestado propicia; » es decir, los amigos fieles no abandonan á sus amigos en la adversidad, sino los confortan y los sirven.

Un escelente poeta que tradujo esta oda antes que yo, virtió así este pasage:

Hónrate la esperanza, La rara fé, de un blanco velo toda Cubierta, á quien mudanza Jamás de tu amistad desacomoda, Aun cuando te declaras, Y los soberbios techos desamparas.

V. 23 y 24. Mutatá veste... El poeta supone que se muda de vestido la Fortuna al abandonar la casa de los ricos. La alegoría parece bien sostenida con esta idea, que es conveniente; pero la espresion trasladada á una lengua moderna, necesitaba ennoblecerse. Yo he dicho por esta razon desnudando brocados, que dá un poco de realce á la frase original, mudando de vestido.

V. 25. At vulgus... El rector de Villahermosa, de quien es la traduccion citada arriba, trasladó así esta estrofa:

El vulgo fraudolento,
La ramera perjura apenas mira
El comun detrimento,
Que el pie poco costante atrás retira,
Y en el trance postrero
Rehuye la cerviz del yugo fiero.

El lector á quien no contente esta version, puede recordar para disculparla, que la metáfora de los toneles apurados hasta la hez, junta á la de llevar el yugo, forman un periodo embrollado, que era muy dificil traducir con exactitud.

V. 28. Ferre jugum partter, dolosi... Esto es, ano son bastante leales para ayudarse á llevar el peso de la desgracia.»

V. 29. Serves iturum Cæsarem... En el año de 727 se dispusieron dos grandes espediciones, una contra el Oriente, y otra contra las islas británicas. Augusto debia ponerse á la cabeza de esta última; pero los isleños le enviaron embajadores, y aceptaron las condiciones que él

les impuso, con lo cual se conjuró por entonces aquel peligro.

V. 29 y 30. In ultimos orbis Britannos... Los romanos no conocian pais alguno mas allá de las islas británicas.

V. 31 y 32. Eois partibus... «A las regiones orientales.» Para ellas salió en efecto de Roma en 727 Elio Galo, á la cabeza de un ejército, destinado á llevar la guerra á la Arabia.

V. 32. Oceano rubro... El mar rojo es un golfo del océano índico, que baña las costas de la Arabia, y que no está separado del mediterráneo sino por el istmo de Suez.

V. 33. Eheu... Esta estrofa vendria muy bien despues de la cuarta, como he notado al principio. Seria muy natural hablar de los furores de las guerras civiles, cuando se pedia á la fortuna que no permitiese su renovacion. Por lo demas, la espresion sceleris, fratrumque, es una elipsis, que puede equivaler á sceleris in fratres commissi, esto es, de las criminales discordias de los ciudadanos.

V. 38. O utinam... El sentido es, «¡Ojalá que los aceros, que nosotros hemos teñido en la sangre de nuestros hermanos, vuelvan al yunque, de donde salgan afilados

#### ODE XXXVI.

#### AD PLOTIUM NUMIDAM.

Et thure et fidibus juvat Placare, et vituli sanguine debito

Custodes Numidæ Deos, Qui nunc Hesperià sospes ab ultimà, contra los enemigos de la patria! » El doctor Bartolomé Leonardo de Argensola no desenvuelve bien esta idea, cuando dice:

> O tú que en nuevo yunque lo preparas, Haz que entre sus sactas A los árabes dañe y masagetas.

El poeta no dice á la fortuna que lo prepara, sino la pide que lo prepare. Ademas este entre sus saetas es un ripio infeliz para rimar con masagetas, falta que con gran facilidad hubiera podido evitarse. Villegas espresó un poco mejor esta idea, cuando dijo:

> Ojalá tú, fortuna, agora quieras A sus estoques botos Volver á darles en tu yunque filos Contra los citas y árabes remotos.

sin embargo de que el tu del tercer verso supone que las espadas deben afilarse en el yunque de la fortuna, lo cual no entró seguramente en la intencion de Horacio.

V. 40. Masagetas... Tribu escita, aliada ó auxiliar de

los Partos ó persas. Los masagetas habitaban en las inmediaciones de la laguna formada por el rio Jaxarte.

# ODA XXXVI.

#### A PLOCIO NUMIDA.

Salvo tornó Numida

De la remota España.

A los dioses, guardianes de su vida,

Con incienso y laud honrar hoy quiero,

Y la debida ofrenda de un ternero.

A abrazar se apresura Numida á sus amigos,

Charis multa sodalibus. 5 Nulli plura tamen dividit oscula, Quàm dulci Lamiæ, memor Actæ non alio rege puertiæ, Mutatæque simul togæ. Cressa ne careat pulchra dies nota; 10 Neu promptæ modus amphoræ, Neu morem in Salium sit requies pedum: Neu multi Damalis meri Bassum Threïcia vincat amystide: Neu desint epulis rosæ, 15 Neu vivax apium, neu breve lilium. Omnes in Damalim putres Deponent oculos; nec Damalis novo Divelletur adultero. Lascivis ederis ambitiosior. 20

# NOTAS.

Con motivo de la vuelta de Numida se abandona Horacio á la alegria. Sacrificios, canciones, danzas, banquetes, todo es poco para festejar aquel acontecimiento feliz. Esta es una pieza de efusion, en que el autor se manifiesta tan buen amigo, como en otras buen poeta.

V. 3. Numidæ... Este era un sobrenombre de la familia de los Plocios y de los Emilios. No se sabe de que individuo de ella celebró el poeta el regreso en esta pieza.

V. 4. Hesperia ultima... Véase la nota al verso veinte y seis de la oda veinte y ocho.

A Lámia empero con mayor ternura; Que niños una escuela frecuentaron, Y la toga infantil juntos dejaron.

Este felice dia
Notad con blanca piedra:
Dé vuelta el jarro, y viva la alegria,
Y de los viejos sálios á la usanza,
Nada interrumpa la ligera danza.

Dámali bebedora No á Baso sobrepuje En vaciar copas. En la mesa ahora Rosa ni vivaz ápio faltar debe, Ni lirio que marchita el aura leve.

A Dámali beodos
Todos tiernas miradas
Lanzarán luego; mas huirá de todos
Ella enredada á su galan querido,
Cual la yedra lasciva al olmo erguido.

V. 6. Dividit oscula... Los besos eran entre los romanos una de las mas comunes demostraciones de amistad, y de la que particularmente no se dispensaban al emprender un viaje, al volver de él, y en otros casos determinados. La costumbre estaba tan arraigada, que se censuró en Tiberio, entenado de Augusto, que en un viaje que hizo à Rodas, besase á muy pocos de los que habian ido à acompañarle al embarcadero. A los superiores á quienes encontraban en la calle, besaban la mano los inferiores, despues de haberles dado otras pruebas de respeto, como cederles la acera, si iban á pie, ó apearse si iban á caballo ó en carruage. De algunos hombres engreidos se cuenta que no solo daban á besar su mano á los que iban á verles, sino el pie algunas veces.

V. 7. Quan dulci Lamiz.,, Verosimilmente este Lamia era el mismo de la oda veinte y seis.

V. 8. Acta non alio rege puertia... Esto es, puertia acta sub eodem rectore, sive magistro, es decir, «de

que habian andado juntos á la escuela »

- V. 9. Mutatæ simul togæ... A la edad de diez á doce años se ponia á los niños de familias distinguidas en Roma, la toga que se llamaba pretexta, y era una especie de capa que se ponia sobre la túnica, y que se distinguia por una cenefa encarnada. A la edad de quince á diez y siete años (pues hubo en esto variedad segun los tiempos) dejaban los niños la toga de la infancia, y vestian la viril, que era siempre de una tela de lana, lisa y sin cenefa. Esta ceremonia se practicaba por lo comun durante las fiestas que á mediados de marzo se celebraban en honor de Baco; y acaso porque á este se daba la denominacion de Liber, dió algun poeta la de libera á la toga viril. Las togas se diferenciaban segun la edad, y segun la condicion y circunstancias de los sugetos; pero la diferencia se limitaba por lo comun al color, y á llevarias mas largas ó mas cortas. Por lo dicho se vé que la espresion mutatæ simul togæ, equivale á «de una misma edad.»
- V. 10 Cressa ne careat nota... Se señalaba un dia feliz entre los antiguos, ó echando una piedra blanca en

#### ODA XXXVII.

### AD SODALES.

Nunc est bibendum, nunc pede libero Pulsanda tellus: nunc Saliaribus Ornare pulvinar Deorum Tempus erat dapibus, sodales. una urna ó caja destinada al efecto, ó haciendo en ella una raya con una especie de greda blanca llamada oreta. El primero de estos dos medios de perpetuar la memoria de los dias venturosos, era mas usado; pero parece que se empleaba tambien algunas veces el segundo.

V. 12. Neu morem in Salium... Los salios eran unos sacerdotes de Marte, que armados de yelmo y coraza, iban en ciertas fiestas por las calles, saliando al son de flautas y pífanos, de donde tomaron el nombre.

V. 14. Threicia amystide... O en un vaso muy grande, ó del modo que solian beber los tracios, esto es, empinando un vaso lleno, y apurándolo sin cerrar la boca ni tomar respiracion.

V. 16. Vivax aplam, breve tilium... La antítesis de vivax y breve es muy diada, pero para que remitase mas, habria convenido dar tambien un epiteto á las rosas. El de breve con que se califica al lirio, no podia en castellano conservar la concision original, pues no se puede decir lirio breve, por lirio que dura poco. En cuanto al vivax con que se califica al apio, yo no be temido decir vivaz, porque ya la botánica ha adoptado esta voz para designar plantas de ciertas calidades.

V. 20. Ambitiosier... Adjetivo comparativo, derivado del verbo ambire, y que forma aqui una calificacion felicísima.

### ODA XXXVII.

### A SUS AMIGOS.

Ahora beber se puede,
Y la tierra batir con libre planta;
Ya, amigos, se concede
De manjares cubrir la mesa santa,
Pues antes mal consejo
Fué sacar del tonel el vino añejo:

| LIDEA I.                                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Antehac nefas depromere Cæcabum<br>Cellis avitis, dum Capitolio |     |
| Regina dementes ruinas,                                         |     |
| Funus et imperio parabat,                                       |     |
|                                                                 |     |
| Contaminato cum grege turpium                                   |     |
| Morbo virorum; quidlibet impotens                               | 10  |
| Sperare, fortunăque dulci                                       | •   |
| Ebria. Sed minuit furorem                                       |     |
| Vix una sospes navis ab ignibus;                                |     |
| Mentemque lymphatam Mareotico                                   |     |
| Redegit in veros timores                                        | 48  |
| Cæsar, ab Italià volantem                                       |     |
| Remis adurgens (accipiter velut                                 |     |
| Molles columbas, aut leporem citus                              |     |
| Venator in campis nivalis                                       |     |
| Hæmoniæ) daret ut catenis                                       | 20  |
| Fatale monstrum: quæ generosiùs                                 |     |
| Perire quærens, nec muliebriter                                 |     |
| Expavit ensem, nec latentes                                     |     |
| Classe cità reparavit oras.                                     |     |
| Ausa et jacentem visere regiam                                  | 95  |
| Vultu sereno fortis, et asperas                                 | 213 |
|                                                                 |     |

Tractare serpentes, ut atrum Corpore combiberet venenum, Mientras que no avezada
A enfrenar esperanzas mugeriles,
De orgullo embriagada,
Cleopatra amenazó, de eunucos viles
Con gavilla mezquina,
A Roma y al imperio estrago y ruina.

Pero cuando del fuego
Escapó apenas una de sus naves,
Cedió su furor ciego;
Y á su alma que hasta allí turbáran graves
Del vino los vapores,
César luego inspiró sérios temores.

Pronta de Italia huia,
Y él aherrojar queriendo al mónstruo insano,
Asi la perseguia,
Cual á paloma tímida el milano;
Cual á liebre medrosa
Entre la nieve el cazador acosa.

A fin mas noble empero

Ella aspirando en desventura tanta,

No el afilado acero

Teme, cual hembra á quien la muerte espanta,

Ni en region ignorada

Corre á esconderse con ligera armada.

Con sereno semblante

De su alcazar real mira la ruina,

Y feroz de el instante

En que morir con gloria determina,

Aspides mortifica,

Que despechados á su seno aplica.

Deliberatà morte ferocior;
Sævis Liburnis scilicet invidens
Privata deduci superbo
Non humitis mulier triumpho.

30

# NOTAS.

Esta es quiza la pieza mas incoherente y desordenada de Horacio: el plan es vicioso, y la ejecucion no proporcionada al importante suceso que él se proponia celebrar. Enhortando á sus amigos en la primera estrofa á entregarse á toda clase de regocijos, y á demostrar su gratitud al cielo por haberse dado muerte la reina de Egipto. pinta el poeta enérgicamente el miedo que ella inspiraba á los romanos; y añadiendo que hasta entonces po habia sido permitido tocar á los repuestos de vino añejo, descubre ó revela que el temor de que la Italia fuese invadida, tenia en una inquietud cruel á los habitantes de la capital del mundo. Pero por una inconsecuencia notable, el que acaba de reconocer los riesgos de tal situacion, califica en seguida de impotentes los esfuerzos de aquel temible enemigo, de despreciable la fuerza en que se apoyaba, y de livianas sus esperanzas. ¿Cómo si asi era, se habian difundido tantos tempores por el imperio todo. y aterraban hasta tal punto la capital, que ni aun era lícito sacar vino de la bodega? Por otro contraste no menos singular, Horacio, que en la muerte de Cleopatra vé un acontecimiento digno de celebrarse con las mas estrepitosas demostraciones de júbilo, y que califica de mónstruo ó de prodigio fatal, á aquella princesa, hace de ella sin transicion, un alto elogio, y á él consagra las tres últimas estrofas de la oda, de las cuales dos se

Correr en breve siente
Por sus entrañas la ponzoña activa;
Y antes morir consiente,
Que en liburno bajel marchar cautiva,
Y envileoida, al carro
Atada ser del triunfador bizarro.

distinguen por su grandeza y su sonoridad. Este elogio, propio para escitar un interés vivo en favor de aquella muger, que preferia una muerte heróica á una servidumbre ignominiosa, debia debilitar la alegría y el entusiesmo que con ocasion de su muerte se trataba de promover. El encadenamiento de los versos, y la desmesurada estension de los periodos, dá ademas á la mayor parte de las estrofas un aire embarazado y prosáico, que fatiga en vez de deleitar.

- V. 2. Saliaribus dapibus... En las notas á la oda anterior he hablado de los Salios. Los banquetes con que estos celebraban sus fiestas, fueron célebres por su magnificencie; y de ahí la espresion Saliares dapes, por mesa suntuosa.
- V. 3. Ornare putvinar Deorum... Una de las ceremonias religiosas que se usaban en las rogativas, que en tiempos de gran calamidad solian hacer los romanos para invocar el favor del cielo, y en los sucesos prósperes, para consagrar su reconocimiento, era la de dar á varios dioses un banquete, que se llamaba lectisterwio (de sternere lecto, tender en el lecho), y para el cual se ponian sus estátuas sobre camas, colocadas al rededor de mesas cubiertas de esquisitos manjares. En los templos de cada uno de los dioses convidados (pues no lo eran todos) se ponian igualmente mesas destinadas para el público, y de cuyo surtido cuidaba una comision especial, compuesta unas veces de tres individuos, y otras de siete, que por razon de su incumbencia, fueron designados con la de-

nominacion de epulones. Estos procuraban desempeñar tanto mas lucidamente su comision, cuanto que á ellos y á los sacerdotes tocaba la mejor parte del espléndido banquete que habian preparado. El primer lectisternio de que hace mencion la historia de Roma, fue el celebrado en el año de 354 de su fundacion, con motivo de la peste que asolaba la ciudad y sus inmediaciones.

V. 4. Tempus erat ... Enalage, por est.

V. 6. Dum Capitolio... Capitolio era el nombre de una colina del monte Tarpeyo, sobre la cual en los reinados de los dos Tarquinos y de Servio Tulio, se erigió un soberbio templo à Júpiter, à quien por el nombre del lugar, se dió el de Capitolino. A aquel templo se dirigian desde el campo de Marte las famosas procesiones patriótico-religiosas, conocidas con el nombre de triunfos, y de que mas adelante tendré ocasion de hablar. Los cónsules, antes de tomar posesion de sus destinos, y los generales, antes de partir para el ejército que iban à mandar, se presentaban à ofrecer sacrificios en el mismo templo, que era reputado como la mas segura salvaguardia de la prosperidad y del poder de Roma. La denominacion de Capitolio se pretendió derivada de caput urbis, porque aquel sitio se reputaba la cabeza de la ciudad, como Roma la del mundo (caput orbis). El Capitolio, doude embriagaban á los héroes romanos los altos honores con que Roma recompensaba los grandes servicios, estaba vecino á la roca Tarpeya, de la cual eran precipitados los reos de pena capital; y esta vecindad dió origen á la espresion, Del Capitolio á la roca Tarpella no hay mas que un paso; » espresion que se ha hecho proverbial, para denotar que « al lado de la altura está el derrumbadero, ó al lado del sólio el cadalso.»

V. 7. Regina... Cleopatra, reina de Egipto, hija y beredera de Ptolomeo XI, y hermana y esposa del XII. A este y á Cleopatra los dejó al morir su padre, encomendados á la tutela del pueblo romano, y Julio César, pretendiendo que en su calidad de dictador le correspondia el ejercicio de esta atribucion, mandó á Cleopatra, que por desavenencias con su hermano se habia retirado

à Siria, presentarse en Alejandria, donde debian deslindarse sus respectivos derechos. Obedeció ella, pero no sin tomar las precauciones convenientes para no eaer en manos de Ptolomeo, y para influir en el áuimo del árbitro de su destino; y en breve le subyugaron en efecto el donaire y el talento de la princesa, la mas instruida, graciosa y magnifica del Oriente todo. Ptolomeo, condenado por César á partir con Cleopatra el trono y el tálamo, no se resignó á este fallo, y apeló á las armas, con las cuales puso por de pronto en grande aprieto à su tutor: pero reforzado este luego, cayó sobre los egipcies, y los deshizo, pereciendo Ptolomeo en la refriega. Por resultas de este suceso, quedó reina de Egipto Cleopatre, y aunque se le impuso la condicion de casarse con otro de sus hermanos, niño de once años á la sazon, la anuló ella deshaciéndose de él poco tiempo despues. Muerto César, fue acusada Cleopatra de haber enviado socorros á Bruto y Casio, y obligada por ello à comparecer ante Marco Antonio, que se hallaba en Cilicia, de donde se preparaba á partir para castigar á los Partos sublevados. Cleopatra se presentó al triunviro, con una pompa y un brillo, que se reputarian fabulosos, si no los hiciesen creibles las asombrosas profusiones y las espléndidas locuras á que mas tarde se entregó. Como antes á César, subyugó entonces la seductora princesa á Antonio; que aunque casado despues con Octavia, hermana de su cólega Octavio, no renunció por eso al amor de la egipcia, y al contrario, vivió con ella en una escandalosa intimidad, que le hizo lanzarse á actos depresivos de la dignidad del pueblo romano. Encargó este à Octavio volver por su honor; bien que empleando miramientos con el triunviro, y limitándose á declarar á Cleopatra una guerra, en que todo el poder de Oriente debia medirse con el de Occidente, y cuyo éxito inspiraba en Roma las mas vivas inquietudes. Larga y terrible habria sido la lucha, si la loca jactancia de Antonio no hubiese rechazado las prudentes insinuaciones de Cleopatra, que proponia ganar tiempo. Prevaleció el dictámen de su galan, y se resolvió al fin jugar la dominacion de la mas rica mitad de

mundo al azar de una batalla, y se dió en efecto en las aguas del promontorio de Accio entre las formidables escuadras de los dos poderosos cuñados y cólegas. Solo una division de la egipcia tomó parte en el combate, y todavia peleaba ella con alternados sucesos, cuando dominada Cleopatra de supersticiosos temores, dió la señal de la retirada, retirándose ella misma, y arrastrando en su movimiento á Antonio, sin que sus fuerzas, ni las que estaben á las órdenes inmediatas de la reina hubiesen entrado en accion. Octavio, viendo abandonada la division egipcia, que aun sostenia el combate, procuró incendiarla, y lo consiguió luego, acabando este espectáculo de aterrar á sus rivales, que se entregaron à la fuga mas vergonzosa. Todavia haciendo un alto, habrian podido Antonio y Cleopatra reparar el desastre, ó impedir á lo menos que se convirtiese en una espantosa catastrofe, y tanto mas, cuanto que Octavio, instruido de haberse sublevado en Brindis algunas de sus tropas, tuvo que acudir a sofocar aquel movimiento. A favor de él habria sido fácil á Autonio completar las guarniciones de las plazas de Grecia, y aguardar en Egipto la llegada del cuñado ofendido; pero Cleopatra no pensó por de pronto mas que en ponerse en salvo, ni restituida à su pais, mas que en continuar disfrutando de los placeres que su salida á campaña le habia obligado á interrumpir. Octavio, restablecido el órden en Italia, se dirigió á Siria, y de allí penetró en Egipto, donde al saber su aproximacion, se dió de puñaladas su desatentado y enervado cólega. Octavio, deseoso de vengarse de la nueva Helena, origen de tantos disturbios, se proponia llevaria á Roma, atada á su cerro triunfal, y en efecto llegó á apoderarse de su persona. Cleopatra, sospechando la suerte que le destinaba el vencedor, á quien no habia podido interesar con sus halagos, ni aun enternecer con su llanto, hizo que le llevasen unas flores, y entre ellas un aspid, que aplicó serena á uno de sus brazos, y de cuya mordedura murió á la edad de 39 años. Octavio, privado asi de la satisfaccion de ver adornando la pompa de su triunfo á la que durante muchos años le habia causado tantos recelos, la hizo sufrir

en efigie la humillacion que habria esperimentado viva, sino se sustrajese á ella con la muerte.

V. 9. Cum grege turpium morbo virorum... La construccion es, cum grege virorum, turpium morbo, es decir, con una manada de hombres envilecidos por la enfermedad. Esta enfermedad era, segun la opinion mas probable, la debilidad producida por la castracion, pues se supone que en el palacio de Cleopatra se empleaban muchos eunucos. Varios intérpretes ereen que el poeta alude á otra clase de achaques asqueresos; pero no parece verosimil que Cleopatra se dejase acompañar ni seguir por gentes de esta clase, mientras que era natural que la siguiesen los eunucos que hacian parte de la servidumbre de su casa.

V. 10. Quidlibet impotens sperare... Immoderata in sperando, modum non habens, como interpreta Cruquio; esto es, adeò amens, ut sperando nullum modum tenere posset, sed sine judicio omnia sibi promitteret, como esplica Rodelio; ó ita impotens sui, ut quidlibet sperare auderet, como interpreta Sanadon. «Incapaz de recatar ó refrenar sus esperanzas mugeriles, » es la traduccion.

V. 13. Vix una sospes... No es cierto en general que apenas quedó un buque que no fuese incendiado, puesto que Cleopatra huyó con 60 velas, que era la fuerza total de su division. Lo que el poeta dice se refiere solo á la division de la escuadra que tomó parte en la batalla, y que Octavio mandó incendiar, cuando vió que no podia apoderarse de ella, y enriquecer á los suvos con el hotin. Ya he dicho antes que no entraron en combate las divisiones que estaban á las órdenes inmediatas de Antonio y de Cleopatra, y que ésta huyó, creyendo hallarse en apuro la division primera, y asi lo dice esplícitamente el historiador Dion por estas palabras. " Cleopatra, quæ in anchoris post classem pugnantem stabat, ancipitis prælii exitus expectatione victa, signo suis dato, fugæ se dedit. » Antonio, viendo huir á Cleopatra, creyó perdida definitivamente la batalla, y huyó tambien, con lo cual se completó el incendio de la parte de la escuadra que habia sostenido la accion.

V. 14. Marcottco... Vino escelente, que se cogia en las

inmediaciones de la laguna Marea ó Mareotis, en Egipto. Yo hubiera querido que Horacio no hiciese aqui mencion de esta circunstancia. Que Cleopatra se embriagase con la fortuna, era cosa que ya había sucedido á altos personages, y de que se podia por tanto hablar, sin mengua del carácter de la reina de Egipto: pero añadir que ademas se embriagaba con vino, debilita el efecto del cuadro, y aun rebaja el mérito de la victoria de Octavio. Cierto y sabido es que Cleopatra se complacia en los festines, y no seria estraño que en alguno se hubiese abandonado á uno ú otro de los escesos comunes en ellos; pero suponer que una reina altiva debia al vino la energía de carácter que se ensalza y se preconiza, es una mala inspiracion, ó cuando menos, un gran descuido.

V. 15. Redegit in veros timores... Redujo á verdaderos temores la mente trastornada con el vino de la laguna Mareotis, es una frase singular, de que resalta mas
la estraña configuracion, por la multitud de heterogéneas
circunstancias, hacinadas en el larguísimo periodo que empieza en el verso doce, y no acaba hasta el veinte y
cuatro. Haria de Horacio una grave, aunque indirecta
censura, el traductor que no separase los pensamientos
de aquel trozo, y no les diese el alre desembarazado, que
mas que ninguna clase de composiciones, exigen las del
género lírico.

V. 18. Molles columbas... Al epiteto molles hubiera podido sustituirse otro que fuese aplicable á Cleopatra, para que la comparacion fuese rigorosa. No queriendo hacer esto, habria convenido suprimir la calificacion, y decir simplemente, «César acosaba á Cleopatra, como á la paloma el gavilan.» La calificacion de tierna ó blanda, ó timida, dada á la paloma, sobre ser vulgar, forma un contraste con la de mónstruo, que se dá á la reina de Egipto, y desvirtua asi la comparacion.

V. 20. Hæmoniæ... «Tesalia, ó la parte de Tesalia que confina con la Macedonia, dice Torrencio, es lo que aqui se entiende por Hæmonia, pais á quien dió su nombre Emon, hijo de Deucalion.» Por lo demas, la añadidura in campis nivalis Hæmoniæ, era aqui abso-

lutamente inútil, pues 1.º lo mismo corre el cazador trás de las liebres en los campos nevados de Tesalia, que en otros cualesquiera. 2.º los campos de Tesalia no eran conocidos de la inmensa mayoria de los lectores de Horacio, y su recuerdo embrollaba por tanto, y oscurecia la comparacion, en vez de aclararla. 3.º las comparaciones deben ser cortas, y no contener circunstancias estrañas, y con mayor razon cuando se emplean en un paréntesis.

V. 23 y 24. Nec latentes classe cità reparavit oras... Es decir, «no dejó el Egipto para irse á esconder, no trocó ó cambió su reino por otros distantes y no conocidos.» Esto no era á la verdad un motivo de elogio, pues en rigor á ninguna parte podia ir Cleopatra con mas seguridad que á Egipto, donde si ella hubiese tomado á tiempo las medidas que exigia su situacion, habria coniurado su ruina, ó diferídola á lo menos. No es tampoco cierto que no buscó asilo Cleopatra en regiones distantes. v consta al contrario que hizo desarmar algunos de sus buques para llevarlos por el istmo de Suez al mar Rojo. con intencion de guarecerse en la India. Si este provecto no se verificó, fue porque el gobernador de Siria Quinto Didio instigó á los árabes á quemar los navíos, y los quemaron en efecto, imposibilitando asi á Cleopatra la retirada por aquella parte. No debia pues Horacio alegar como un mérito de la reina, el no haber buscado asilo en otros paises.

V. 26. Asperas... En el mismo sentido que aspera æquora de la oda quinta. Un comentador, observando que esta esplicacion era muy conforme á la historia, cita en prueba un pasage de Plutarco, que dice Aspidem perhibent fuso aureo ipsam lacessentis et stimulantis, arripuisse Cleopatræ brachium.

V. 29. Deliberatà morte ferocior... Despues de Lambino todos han separado el ferocior del sævis Liburnis.

V. 30. Sævis Liburnis... Los liburnos eran unos pueblos de Iliria, que usaban de unos barquillos muy ligeros, de los cuales habia muchos en la escuadra con que Octavio derrotó en Accio á su cólega. La Liburnia antigua correspondia á la Croacia de hoy.

22

Invidens... Id est, non ferens, dice Rodelio. El sentido es «Pues una muger de sus prendas no podia sufrir que

#### ODE XXXVIII.

#### AD PUERUM.

Persicos odi, puer, apparatus:
Displicent nexæ philyra coronæ;
Mitte sectari rosa quo locorum
Sera moretur.

Simplici myrto nihil allabores
Sedulus curo: neque te ministrum
Dedecet myrtus, neque me sub arcta
Vite bibentem.

5

# NOTAS.

V. 1. Persicos... En la edicion de Desprez pueden verse los lugares de Herodoto, Plinio, Plutarco, Valerio Máximo, Celio Rodiginio, Ateneo etc., que tratan del lujo que gastaban los persas en sus convites.

V. 2. Philyra... Los antiguos hacian de la parte in.

la condujesen á Roma como una muger vulgar, en las mismas naves en que Augusto habia triunfado de ella.«

# ODE XXXVIII.

### A SU PAGE.

No me agrada, page, El lujo de Persia, Ni que mis guirnaldas Anuden ó prendan Del tejo frondoso Sútiles cortezas: Ni rosas tardías Buscarme pretendas. Mas de verde mirto Cine mi cabeza; Que bajo la parra Sombria y amena. Lo mismo á mí el mirto Bebiendo me asienta. Que á ti que la copa De vino me llenas.

terior de la corteza del tejo unas cintas, con que enlazaban sus coronas de flores, y que colgaban de ellas.

V. 3 Rosa quo locorum... Séneca reprende vehementemente esta manía de su tiempo.

V. 5. Simplici myrto... Esto es, Nolim ut sollicitus sis quidquam ad simplicem myrtum adjicere, como interpreta Rodelio.

# LIBER SECUNDUS.

### ODE I.

# AD ASINIUM POLLIONEM,

Motum ex Metello Consule civicum,
Bellique causas, et vitia, et modos,
Ludumque Fortunæ, gravesque
Principum amicitias, et arma

Nondum expiatis uncta cruoribus, Periculosæ plenum opus aleæ, Tractas, et incedis per ignes Suppositos cineri doloso.

a

Paulum severæ Musa tragcediæ Desit theatris; mox, ubi publicas Res ordinaris, grande munus Cecropio repetes cothurno,

10

Insigne mæstis præsidium reis,

# LIBRO SEGUNDO.

# ODA L

# A ASINIO POLION.

De tristes reos poderoso amparo, Del Senado lumbrera, Polion ilustre, cuya sien guerrera Laurel ciñó preclaro, Para eterna memoria De la insigne dalmática victoria; Tú, la guerra civil que de Metelo Nacer vió el consulado, Escribes y su origen desastrado; Sus progresos, su duelo, Y los juegos de muerte, Con que cruel fortuna se divierte. Y ligas de ambiciones militares Recuerdas, y la espada Tinta en sangre de hermanos no expiada: Senda llena de azares Pisas, donde traidora Ceniza abriga chispa abrasadora. Haz, mientras que de lucha fratricida Tu pluma el cuadro ordena,

El consulenti, Pollio, curiæ; Cui lauros æternos honores Dalmatico peperit triumpho.

15

Jam nunc minaci murmure cornuum Perstringis aures; jam litui strepunt; Jam fulgor armorum fugaces Terret equos, equitumque vultus.

20

Audire magnos jam videor duces, Non indecoro pulvere sordidos, Et euncta terrarum subacta, Præter atrocem animum Catonis.

Juno, et Deorum quisquis amicior Afris, inultà cesserat impotens Tellure, victorum nepotes Retulit inferias Jugurthæ.

25

Quis non Latino sanguine pinguior Campus sepuloris impia prælia Testatur, auditumque Medis Hesperiæ sonitum ruinæ?

30

Qui gurges, aut que flumine lugubris

Que abandone Melpomene la escena. La historia concluida, Calzarás á tu turno El ateniense trágico coturno.

De la ronca corneta el son guerrero
Atruena ya el oido,
Y del clarin el pavoroso ruido;
Deslumbra el limpio acero
Al que bridon enfrena,
Y de espanto su brillo al bridon llena.

Ya á los valientes capitanes creo
En medio el campo honroso
Ver cubiertos de polvo glorïoso:
Paréceme que veo
El orbe sojuzgado,
Menos del gran Caton el pecho osado.
Del Africa los dioses protectores

Huyeron, impotentes

Para vengar la rota de sus gentes;

Mas de los vencedores

La progenie inmolada

De Yugurta aplacó la sombra airada.

Campos dó quier de túmulos cubiertos, Con sangre fecundados, Culpan nuestros furores despiadados. El ruido en sus desiertos Oyó el medo lejano De la caida del poder romano.

¿Qué mares nuestra sangre no ha teñido? ¿Qué rios de la tierra Ignara belli? quod mare Dauniæ Non decoloravere cædes? Quæ caret ora cruore nostro?

35

Sed ne, relictis, Musa procax, jocis, Ceæ retractes munera næniæ: Mecum Dionæo sub antro Ouære modos leviore plectro.

40

# NOTAS.

Esta escelente oda, en que llaman la atencion por una parte hábiles consejos y patrióticos sentimientos, y por otra versos acabados y sonoros, frases enérgicas, y pintorescos y significativos epitetos, fue dirigida á Cayo Asinio Polion, uno de los hombres mas distinguidos que figuraron en Roma durante las querellas intestinas, que comenzaron al concluir el siglo VII de su fundacion, y que no acabaron treinta años despues sino por la destruccion de la república. Polion tenia un mando en el ejército de Julio César, cuando éste se resolvió á pasar el Rubicon; y se halló con él en la batalla de Farsalia. donde con la derrota de Pompeyo, empezó à hundirse el edificio de las antiguas instituciones, que ya desde cincuenta ó mas años antes se desmoronaba. Polion deseaba ver restablecido su esplendor; pero los acontecimientos, mas fuertes que su voluntad, le lanzaron, en el segundo triunvirato, al partido de Antonio, como en el primero le habian lanzado al de César. Nombrado cónsul en 714. tuvo la satisfaccion de reconciliar momentaneamente á Octavio y á Antonio, y subyugar poco despues á los parNo probaron estragos de la guerra?
¿En qué abismo escondido,
En qué playa remota
No corrió nuestra sangre gota á gota?
Mas no, Musa atrevida, abandonando
El juego y la alegría,
Tono emplées de lúgubre elegia:
Ven, y con plectro blando,
Mientras el laud hieres,
Cantemos el amor y los placeres.

tineos rebelados, por cuya proeza mereció los honores del triunfo. El mal papel, que al lado de triunviros engreidos con su poder, debian hacer por necesidad los hombres que seguian las banderas del uno ó del otro, obligó á Polion á retirarse de los negocios; y el conocimiento que tenia de los que con tanta distincion manejára, le hizo pensar en escribir la historia de las funestas disensiones que precedieron, é hicieron casi necesario el segundo triunvirato, y la escribió en efecto, mereciendo por el modo con que lo verificó, los elogios de desapasionados historiadores y literatos, que vivieron en su tiempo, ó poco despues. Los mismos elogios merecieron sus arengas y sus tragedias, pues Polion fue tan distinguido orador. como entendido escritor de teatro y erudito filólogo; y es lástima que no haya llegado á nosotros ninguna de sus diversas obras. Fue en su juventud amigo de Ciceron, v mas tarde lo fue de los poetas mas estimados de su época. y entre ellos de Horacio, y de Virgilio, á quien libró en Mantua de las manos de una soldadesca desenfrenada. y presentó y recomendó despues á Mecenas. Polion murió á la edad de 80 años, en el tercero de la era cristiana. en su casa de campo de Túsculo, rodeado de la estimacion general. De él hicieron mencion honorífica Suetonio, Veleyo Patérculo, Dion, Tácito, Plutarco, Séneca y Quintiliano.

- V. 1. Motum ex Metello Consule civicum,.. Hubo en Roma muchos cónsules de la familia de Metelo, señalados todos por acciones brillantes, que les valieron los diferentes sobrenombres de Macedónico, Numídico, Crético y Balear. El de que aquí se trata, fue hijo de este último, y à sus nombres de Quinto Cecilio Metelo se anadió el de Celer (ágil ó listo), á causa de la prontitud con que poco despues de la muerte de su padre, dispuso unas fiestas que dió al pueblo. Distinguido por haber ayudado á Ciceron á desbaratar los malvados designios de Catilina, y por los servicios que hizo al país en el gobierno de la Galia Cisalpina, tuvo el dolor de no poder reprimir las ambiciones desatalentadas de algunos de sus amigos, y de ver formarse bajo su consulado en el año de 694 de Roma, el tristemente célebre triunvirato de César, Pompeyo y Craso. Previó el ilustre Metelo que solo podia terminar esta coalicion con una dictadura perpétua, y este fue el único sentimiento que manifestó al verse acometido de una enfermedad violenta, que en tres dias le llevó al sepulcro, no sin sospechas de haber sido envenenado por Clodia, su muger, á quien bajo el nombre de Lesbia, acababa de dar Catulo una nombradía poco decente.
- V. 2. Villa, et modos... Los desafueros ó estravios, y la marcha ó los trámites.
- V. 3. Ludumque Fortunz... Véase lo que sobre esta calificacion dije en la nota al verso doce de la oda treinta y tres del libro anterior.
- V. 4. Graves principum amicitias... « Las dañosas coaliciones de los magnates, los convenios funestos de los caudillos, » esto es, las transacciones fatales de César, Pompeyo y Craso, à cuyo triunvirato debia necesariamente limitarse la historia de Polion. De aquellas alianzas dijo Veleyo Patérculo, que funestas desde luego à Roma y al mundo, debian igualmente serlo con el tiempo à los mismos que las contrajeron.
- V. 5. Nondum expiatis... Entre los antiguos existia una ley religiosa, que obligaba á todo individuo que ha-

bia cometido un delito, á una parificacion proporcionada á su magnitud. Los crímenes colectivos exigian tambien una expiacion; y sobre los pueblos, ejércitos, ú otras cualesquiera reuniones que se suponian autores de ellos, pesaba una responsabilidad maucomunada, interin no desagraviasen al cielo por los medios para ello instituidos. Ni las purificaciones individuales ni las colectivas eran en verdad onerosas ó incomodas, pues las primeras se reducian por lo comun á abluciones de esta ó aquella clase. y las segundas á simples aspersiones de agua lustral, ó á poco costosos sacrificios. Pero unas y otras exigian que las autorizasen testigos, y esto equivalia à hacer pública la imposicion de la penitencia, y por consiguiente la falta ó el delito que á la tal penitencia condenaba. La fábula, igualmente que la historia, nos ha revelado los admirables efectos de aquella saludable institucion, y no es estraño que Horacio recordase á Polion la circunstancia de «no estar expiada aun la sangre vertida» en las tristes querellas, de que aquel ilustre personage estaba escribiendo la historia.

V. 6. Periculosæ plenum opus aleæ... Obra era en efecto, llena de azares, como dice el poeta, escribir una historia, cuando vivian los principales personages que en ella habiau figurado, y ocupaba el trono del pais y del mundo un hombre que habia cogido el fruto de aquellos largos disturbios. Horacio mismo da á Polion el ejemplo de la circunspeccion con que es necesario proceder en tan delicada materia, cuando no designa los pactos inmorales que sellaron la formacion de los dos triunvirates, sino con la vaga y antibológica calificacion de graves principum amicitias.

V. 7. Incedis per ignes... El doctor Blair cita este pasage para prebar que las metáforas no deben multiplicarse sobre un mismo objeto. Tractare arma uncta cruoribus, dice, opus plenum alem, é incedis per ignes, forman un periodo embarazado y oscuro, porque es trabajoso concebir tan rápidamente el mismo objeto bajo tres tan diferentes aspectos.

V. 9. Paulum severæ... ¿Se creerá que á título de que

Horacio representaba á Polion lo peligroso de escribir la historia contemporánea, hubo eruditos que atribuyeron al poeta la intencion de retraer de su propósito al historiador? Los que tal pensaron no advirtieron que al contrario le exhortaba Horacio á renunciar por algun tiempo al teatro, para dedicarse esclusivamente á la historia. Las tragedias que Polion habia compuesto, le habian dado una gran gloria, y contemporáneos muy inteligentes las declararon iguales á las mas aventajadas de los trágicos griegos. Esta gloria debia verosimilmente seducir á Polion, y natural era por tanto, que su protegido le indujese á renunciar á ella, hasta concluir la obra mas importante y mas útil de que se ocupaba.

V. 10. Ubi publicas res ordinaris... Ubi historias quæ publicas res continent, scripseris, dice Porfirio. Esta es la esplicacion verdadera, y en vano se fatigaron eruditos de nota en persuadir un sentido contrario.

V. 12. Cecropio cothurno... En la nota al verso quinto de la oda sétima del libro anterior, dije que Cécrope fue el fundador y el primer rey de Atenas. Por eso fue aquella ciudad calificada en lo antiguo con el adjetivo de Cecropia, y por eso dá aqui Horacio la misma calificacion al coturno. Este era el nombre del borceguí alto y lujoso de que usaban los actores para representar la tragedia, composicion, que como diré en otra parte, se inventó en Atenas, y que poetas de la misma ciudad elevaron luego á un alto grado de perfeccion. Cecropio cothurno, que significa literalmente el coturno de Cécrope, equivale pues á coturno de Atenas, con el cual se designa la tragedia de los atenienses Esquilo, Sófocles y Eurípides, conocida aun hoy con el nombre de tragedia griega.

V. 13. Insigne mæstis... Con esta estrofa debia empezar la pieza, y con ella la be empezado yo, pues la poesía moderna no sufre estas trasposiciones, que la latina tomó de la griega. Por lo demas, Poliou merecía bien que se le llamase ilustre defensor de los reos afligidos, porque esta fué durante algun tiempo su profesion, y en ella adquirió mucha gloria.

V. 14. Et consulenti curiæ... El presidium consulenti curiæ parece designar el tiempo en que Polion era cónsul, en cuyo periodo podia solo dársele, con apariencia de justicia, esta calificacion. Las licencias de la poesía antigua eran sin embargo tales, y tan reducido el poder del Senado durante las turbulencias del último triunvirato, que no se deberia estrañar que á cualquier senador distinguido se le llamase «apoyo de la corporacion.»

V. 16. Dalmatico triumpho... La Dalmacia hacia parte de la antigua Iliria, y comprendia el espacio que ocupa hoy la provincia del mismo nombre, y parte de la Albania y la Bosnia. Polion fué enviado á aquel país para castigar á los partineos, por sus sublevaciones frecuentes, y por las correrias que solian hacer en Macedonia. Venciólos él en Epidauro, (ciudad célebre, cuyas ruinas se ven todavia hoy á dos leguas de Ragusa), y obtuvo por ello los honores del triunfo.

V. 17. Iam nunc minaci... Este cuarteto y el siguiente son magníficos. Si las leyes á que se sujeta un comentador, no le obligasen á una estrema circunspeccion en sus juicios, y fuesen compatibles con el entusiasmo, este seria el lugar de decir, que imágenes, estilo, cadencia, todo contribuye á poner aqui delante de los ojos del lector lo que el poeta intenta describir.

V. 22. Non indecoro... Sordidos pulvere decoro, forma en latin una antítesis, que es lástima que no pueda traducirse en ninguna lengua moderna. Ya algum comentador llamó la atencion sobre el contraste que ofrecen aquellas palabras, pero ninguno la llamó sobre otro contraste de ideas, que envuelve la misma frase, en la cual se presentan como cubiertos de polvo glorioso, los actores principales del triste drama de la guerra civil; como si en lides de esta clase pudiese nadie alcanzar verdadera gloria. César y Pompeyo eran en verdad guerreros ilustres; pero no fué en las discordias intestinas donde adquirieron su nombradia, y ni aun la victoria de Farsalia se miró como un título de gloria para el que la obtuvo. Si despues un triunfo semejante alcanzado en Filipos, y mas tarde otro igual obtenido en Accio, merecieron al vencedor la gra-

titud de la pátria, fué porque con aquellas victorias se cortó la cabeza á la hidra de la guerra civil, y se aseguró el reposo del estado, que la de Parsalia no podia restablecer por sí sola, ni habria restablecido sin la traicion de Ptolomeo.

V. 22. Et cuncta terrarum subacta... No se puede hacer un elogio mas magnífico de Julio César, que el que envuelve este verso. «Tú, dice el poeta á Polion, nos referirás los sucesos de la guerra civil, y de tal manera pienso que lo harás, que ya me parece estar oyendo los clarines, viendo á los gefes cubiertos de polvo glorioso, y sojuzgado por último el orbe todo.» Y esto es en efecto lo que hizo César, no dejando un momento de reposo á los partidarios de Pompeyo, ni en Asia, ni en Africa, ni en España.

V. 24. Prister atrocem animum Catonis... El elogio de Caton iguala sino escede al de César. Este sujetó al mundo entero, inclusa el Africa, donde Caton se habia retraido, pero no subyugó el alma de hierro de este estósco ferox, «domó al universo, menos á un hombre.» Al vencedor y al vencido elevó en dos versos Horacio á una prodigiosa altura. Por lo demas, el epiteto osado que yo empleo en mi traduccion, no espresa suficientemente la idea del atrox latino, ni aun sé si resultaria espresada, cuamdo se dijese,

Domado el orbe entero , Menos del gran Caton el pecho fiero.

pero atros en castellano se toma siempre en mala perte, y per eso no be podido adoptar la calificacion latina.

V. 25. Juno et Deorum... El sentido es, «los diones favorables al Africa tuvieron que ceder à la fuerza del destino, y mirar, sin poder oponerse, la derrota de Yugurta; pero estos mismos dioses le han vengado, y con la sangre de los romanos destruidos por César en Africa, nietos de los que vencieron al monarca numida, han aplacado sus Manes.» Ya se ve que en una estancia de oda moderna no hay medio de desenvolver estas alusiones,

que el autor latino se contentaba con indicar, seguro de que ninguno de sus lectores ignoraba la derrota de Yngurta, á quien los mas habian visto morir en Roma, ni los combates empeñados en Africa, entre los gefes que se habian disputado hasta entonces el mando de la república. Porque de una y otra parte no habian perecido en ellos mas que ciudadanos, los presenta el poeta como víctimas inmoladas à los Manes del rey numida.

V. 28. Inferias... Asi se llamaban los sacrificios què se hacian á los Manes.

Jugurthæ... Por muerte de Micipsa, rey de Numidia, ocupó el trono de aquel pais su sobrino Yugurta, que mandando un cuerpo africano se habia distinguido poco antes en España á las órdenes de Escipion. Yugurta se deshizo sucesivamente de los dos hijos de Micipsa, con quienes debia haber partido la herencia de su padre; y la indignacion que escitó en Roma su atroz conducta, obligó al Senado á declararle la guerra. El astuto numida, á quien era conocida la venalidad del Senado, y la de cari todos los agentes superiores del poder, corrompió a los generales que contra él se enviaron, é hizo la paz con las condiciones que quiso. Pero no permitiendo el carácter de Yugurta que fuese ella de larga duracion, se encendió de nuevo la guerra, en la que, despues de obtener mas ó menos importantes ventajas, acabó por ser derrotado por el ilustre Lucio Metelo, que ganó allí el justo sobrenombre de numídico. Yugurta se refugió en los estados de su suegro Boco, rey de Mauritania, que, agotados todos los medios de resistencia, hubo de entregarle al consul Mario. Este aumentó la pompa de su triunfo, llevando amarrado á su carro al antes formidable monarca, al cual, despues de la ceremonia, se le encerró en un estrecho y húmedo calabozo, donde murió á pocos dias. Apenas hubo quien dejase de calificar de bárbaro é inícuo este tratamiento; y no es estraño por tanto que Horacio mirase como una expiacion la muerte de los romanos, que perecieron medio siglo despues, defendiendo en los campos de Africa la causa de Pompeyo ó la de César. V. 31. Auditumque Medis... La imágen es sublime,

pero la espresion es inexacta cuando menos. No hay campos que atestigüen ruidos, y mucho menos ruidos metafóricos.

V. 34. Daunia... La Daunia, de que ya hablé en otra ocasion, está aqui tomada por la Italia. Daunia significa pues latinas ó romanas.

V. 37. Sed ne relictis... Horacio se iba adelantando demasiado. De las patrióticas, pero vagas, y generales declamaciones sobre las desgracias del primer triunvirato, no habia mas que un paso para llegar al segundo, y este paso era resbaladizo y arriesgado. El poeta, deteniéndose, señala indirectamente á Polion el peligro de renovar la memoria de aquellos acontecimientos, y reproduce bajo una forma nueva la idea que ya habia enunciado por las dos metáforas empleadas en los versos sesto y sétimo. En la estrofa última de la pieza se muestra Horacio tan diestro cortesano, como fecundo poeta y ardiente patriota en el resto de la composicion.

V. 38. Ceæ næniæ... La isla de Ceos (hoy Zia, en el archipiélago) fue patria del oélebre poeta elegiaco Si-

#### ODA II.

#### AD CRISPUM SALLUSTIUM.

Nullus argento color est avaris Abdito terris, inimice lamnæ, Crispe Sallusti, nisi temperato Splendeat usu.

Vivet extento Proculeius ævo, Notus in fratres animi paterni: mónides, y á esto alude el epiteto Cea, aplicado al sustantivo nænia, que era el nombre de la cancion lúgubre que cantaban las mugeres alquiladas para llorar en los duelos. Tambien se daba este nombre á la diosa de los funerales, á la cual erigieron los romanos un templo estramuros de la ciudad.

V. 39. Dionzo sub antro... Es decir, «en la cueva consagrada á Venus,» pues á esta diosa se daba la denominacion de Dionza, porque hubo quien la supuso hija de una de las Nereidas, llamada Dione. Pero en la cueva consagrada á Dione, es una frase figurada, cuyo sentido es, «cantemos de asuntos galantes, amorosos, festivos.» Así, el contraste con las ideas que son objeto de la pieza es visible, lo que no sucede entendiendo aquella espresion literalmente, pues es indudable que en la cueva consagrada á Venus se podia tambien entonar las canciones elegiacas del poeta de Ceos.

V. 40. Leviore plectro... «Con estilo no tan sublime.» Véase la nota sobre el verso once de la oda veinte y seis del libro anterior.

#### ODA II.

#### A CRISPO SALUSTIO.

Nada en el seno avare de la tierra
Vale el oro sumido;
Y en él no hallas recreo,
O Salustio querido,
Cuando no brilla por prudente empleo.
Eterno hará de Proculeyo el nombre
La paternal ternura
Con que á los suyos ama.
TOMO 1. 23

Illum aget penna metuente solvi Fama superstes.

Latiùs regnes avidum domando Spiritum, quam si Libyam remotis Gadibus jungas, et uterque Pænus Serviat uni.

10

15

90

Crescit indulgens sibi dirus hydrops;
Nec sitim pellit, nisi causa morbi
Fugerit venis, et aquosus albo
Corpore languor.

Redditum Cyri solio Phraaten
Dissidens plebi, numero beatorum
Eximit virtus, populumque falsis
Dedocet uti

Vocibus; regnum et diadema tutum Deferens uni, propriamque laurum, Quisquis ingentes oculo irretorto Spectat acervos.

# NOTAS.

La mayor parte de mi vida pasé yo sin haber podido atinar con el objeto de esta pieza, y no lo estrañaba en verdad, al pensar que lo mismo habia sucedido á todos los intérpretes de Horacio. De ellos unos vieron en la

Irá á la edad futura Su recuerdo en las alas de la fama. Mas gloria alcanza quien codicia torpe O refrena ó entibia, Que si á Gades uniera Las arenas de Libia. Y á una y otra Cartago leyes diera. Mas, mientras bebe mas, sed devorante Al hidrópico aflige. Y mas su sangre inflama, Si el vicio no corrige Que linfa impura por su piel derrama. Porque volvió á subir de Ciro al trono, Venturoso á Fraate Juzga el vulgo liviano. La virtud le combate. Y á reformar le exhorta el juicio vano; Y á aquel tan solo con real diadema Y sacro lauro encumbra. Que ni de plata ni oro Alto monton deslumbra. Ni aun se vuelve á mirar tanto tesoro.

oda una sátira; otros la recomendacion de la moral relajada de Epicuro; estos, consejos de moderacion dirigidos á un hombre que no los necesitaba; aquellos en fin (y por mucho tiempo fui yo de este número), máximas triviales, enunciadas con un tono didáctico, de que parecia resaltar la incongruencia, por estar escrita la pieza en un metro consagrado por la célebre poetisa de Lesbos á las inspiraciones de la Musa lírica. Pero aplicando una atencion séria al mecanismo de la composicion, he encontrado al fin en ella el filosófico y poético elogio de una de las virtudes mas raras y mas dignas de acatamiento, la de hacer buen uso de las riquezas. La pieza está dirigida á un personage que lo hacia admirable, y á quien por el solo hecho de ensalzarse la noble cualidad con que él se distinguia, se elogia asimismo de un modo tan delicado como completo. El análisis que en las notas voy á hacer de la pieza, probará la exactitud de este juicio.

V. 1. Nullus argento... «Ningun valor, dice el poeta, tiene el oro escondido en las entrañas de la tierra; » y esta observacion, que considerada aisladamente, pareceria trivial, tiene aqui importancia, por ser como la base ó fundamento del elogio que se va á hacer del desinterés.

V. 2. Abdito... Esta leccion era la de todos los manuscritos, y aun la de todas las ediciones hasta Lambino, que sustituyó abditæ, para evitar que la sentencia fuese de una trivialidad chocante. No lo será tal sin embargo, si la circunstancia espresada por la frase nisi temperato splendeat usu, se enlaza con la calificacion de inimice lamnæ, dada á Salustio, y se ordena asi la construccion: «Sallusti, inimice lamnæ, nisi splendeat temperato usu, en lugar de nullus color est argento abdito terris, nisi splendeat temperato usu.»

V. 3. Crispe Sallusti... Se engañaron los que creyeron que fue dirigida esta pieza al ilustre historiador Cayo Crispo Salustio, puesto que éste murió en 720, y el suceso de que habla despues el poeta (la reinstalacion de Fraates en el trono de Persia), no se verificó hasta algunos años despues. Por esta razon los comentadores entendidos buscaron luego otro Salustio, y le hallaron en un sobrino é hijo adoptivo del célebre historiador. De Salustio el mozo euenta Tácito, que no obstante su ilustre clase y su alta capacidad, sus grandes riquezas y sus no menos grandes proporciones para obtener los primeros destines, jamás, á imitacion de Mecenas, aspiró á ninguno, sin que su desinterés le impidiese aventajar en consideracion y en prestigio á muchos que habian sido cónsules, ó ceñídose lea laurelea del triunfo. Por muerte de Mecenas, se elevó

Salustio al ministerio universal, que aquel habia desempeñado por tantos años; y no solo sirvió el mismo destino mientras vivió Augusto, sino que continuó sirviéndolo en el reinado de Tiberio, que le dispensó una confianza ilimitada.

V. 3 y 4. Nisi temperato splendeat usu... Tácito nos dejó escrito que Salustio se distinguia de los antiguos por el esmero y elegancia de su porte, y que su magnificencia habitual se acercaba casi al lujo. Esto es lo que con razon llama Horacio hacer un uso moderado de las riquezas, pues la moderacion consiste en alejarse igualmente del despilfarro y de la tacañería, y en hacer gastos proporcionados á la fortuna de que se goza. El poeta alaba noblemente al magnate, cuando le proclama «enemigo del oro que no se emplea en usos prudentes;» pues ¿ para qué sirve en efecto el que no se destina á las necesidades que á cada cual impone su respectiva situacion?

V. 5. Vivet extento Proculeius avo... Proculeyo fue un caballero romano, afamado por su probidad, por la proteccion que dispensó á las letras, y por la confianza que siempre mereció á Augusto, y que llegó al punto de haber pensado en casarle con su hija Julia. Habitualmente generoso y espléndido, lo fue de un modo particular con sus hermanos Cepion y Murena, que arruinados por la guerra civil, fueron largamente rehabilitados de recursos por Proculeyo. El elogio sublime que de su desinterés hace Horacio, parece envolver una comparacion, que debia ser muy lisongera para Salustio, pues Proculeyo era hermano de la caprichosa Terencia, muger de Mecenas, y por cierto muy querida de él. A Mecenas debian tambien lisongear las alabanzas que merecia la conducta de su cuñado, y con ningun otro ejemplo podia el poeta mostrar mas deferencia à sus protectores, mas cariño á Salustio, ni mas respeto á la virtud que se proponia ensalzar.

V. 7. Penna metuente solvi... Es una frase poco menos que ininteligible. Con ala infatigable, es la traduccion que mejor puede espresar la idea que parece contenida en las palabras sobre que discurro. . . . . . Su l'ale Suo nome agiterá con volo eterno Fama inmortale ,

dice Gargallo; y esta version embarazada muestra la dificultad que él halló para espresar la idea original.

V. 9. Latius regnes... Esta no es una advertencia que se hace á Salustio, á quien no podia el poeta aconsejar que enfrenase la codicia, despues de haberle presentado como un modelo de desinteres. La espresion latius regnes, equivale á latius regnabit, y espresa una idea general, en vez de un consejo especial, que envolveria no solo una contradiccion palpable, sino un insulto grosero.

V. 10 y 11. Remotis Gadibus... La ciudad llamada hoy Cádiz, fué fundada por los tirios, que le dieron el nombre de Gadir ó Gades, que en su lengua significaba lugar cercado ó cerrado, porque en efecto Gades estaba materialmente cercado por el mar. Horacio dá á esta ciudad el epiteto de remota, ó porque estaba situada en la estremidad occidental del mundo antiguo, ó por la distancia que mediaba entre ella y la Libia, que como ha dicho en otra parte, era una provincia del Africa septentrional, vecina del Egipto.

V. 11. Ulerque Pœnus... Yo no sé donde fué un comentador á buscar una Carthago Pænorum, que segun él, era la Villafranca del Panadés de hoy, y otra Cartago española, á que en contraposicion de la de Africa, aludia Horacio por las palabras uterque Pænus. Hablando el poeta de dos Cartagos, lo natural era suponer que aludia á las dos mas célebres ciudades de este nombre, y estas eran la de Africa, y la fundada por Asdrubal en España, á la cual se dió el nombre de Carthago nova, (hoy Cartagena). Para Cartagos de menos nombradia, se habria podido hacer mencion de una Carthago vetus, que es, en opinion de algunos, la Cantavieja de hoy.

V. 13. Crescit... Esta comparacion es muy oportuna. Se aumenta la hidropeala bebiendo agua ; asi crece la avaricia amontonando riquezas.

V. 17. Phraaten... Ya dije en las notas á la oda vein-

te y seis del libro anterior, que Fraates, arrojado del trono de Persia por sus crueldades, fué restablecido en él algunos años despues por los escitas. Este mónstruo, despues de un largo reinado, murió asesinado por su muger.

V. 18 y 19. Dissidens plebi... virtus... La virtud que disiente de la plebe, esto es, el sáblo que no juzga como el vulgo. El sáblo en efecto no contempla feliz á un tirano que vuelve á ocupar el trono de que fué lanzado, y exhorta á todos á no dejarse arrastrar por errores vulgares. Esto es lo que significa dedocet uti falsis vocibus.

V. 21. Regnum et diadema... Este es otro de los caracteres del desinterés; el de mirar sin volver la cara (oculo irretorto) los montes de oro. Al que usa noble y generosamente del que posee, no le hacen impresion los que no le pertenecen. Por este rasgo se completa el elogio que se ha hecho de la noble virtud que el poeta se propuso celebrar, y el de Salustio y Proculeyo en quienes ella brillaba.

### ODA III.

# AD QUINTUM DELLIUM.

Æquam memento rebus in arduis
Servare mentem, non secus in bonis
Ab insolenti temperatam
Lætitiå, moriture Delli:

Seu mœstus omni tempore vixeris, Seu te in remoto gramine per dies Festos reclinatum beâris Interiore notà Falerni;

5

Quà pinus ingens, albaque populus
Umbram hospitalem consociare amant
Ramis, et obliquo laborat
Lympha fugax trepidare rivo.

Huc vina, et unguenta, et nimiùm breves Flores amœnæ ferre jube rosæ; Dum res et ætas, et Sororum 15 Fila trium patiuntur atra.

# ODE III.

# A QUINTO DELIO.

Si de suerte importuna Probares la crueza, Muestra serenidad, Delio, y firmeza; Y en la feliz fortuna Moderada alegría, Pues de morir ha de llegar el dia. Ya tristeza molesta Te abrume, ó reclinado Sobre la grama del florido prado En los dias de fiesta, De cuitas libre y males, Con vino de Falerno te regales, Donde pino coposo, Donde gigante tilo Se agradan en formar sombroso asilo, Y en cauce tortuoso Sus raudales de plata Fugaz arroyo con afan desata. Mientras no tu contento Turban cuitas ni canas, 'Ni el negro estambre de las tres hermanas, Aqui suave ungüento Y vinos traer manda, Y rosas que marchita el aura blanda.

Cedes coemptis saltibus, et domo, Villaque, flavus quam Tiberis lavit: Cedes, et extructis in altum Divitiis potietur hæres.

20

Divesne, prico natus ab Inacho, Nil interest, an pauper, et infimà De gente sub dio moreris, Victima nil miserantis Orci.

Omnes eòdem cogimur: omnium Versatur urna; seriùs, ociùs Sors exitura, et nos in æternum Exilium impositura cymbæ.

25

# NOTAS.

Esta es una elegante oda. Las razones con que el poeta persuade á Delio á gozar de los placeres inocentes que puede proporcionarle su estado, están desenvueltas con maestría y precision. Nada hay en la pieza que no sea poético.

V. 1. Equam memento... Mantenerse sereno en los trances apurados, y preservarse del engreiamiento enmedio de la prosperidad, son cualidades eminentes que pocos hombres poseen, y de que sin embargo necesitan cuantos aspiren à la dicha, que es uno de los mas pronunciados instintos de la raza humana. Heracio, recomendando à

El vergel placentero Debes v el bosque umbrio. Y tu quinta que baña el Tíber frio. Dejar á tu beredero. Oue disipará ufano Tanta riqueza acumulada en vano. Oue ora opulento seas. È Inaco tu ascendiente: Ora de baja alcurnia descendiente. Ni humilde hogar poseas. De la vida el tributo Fuerza es pagar al inflexible Pluto. Lev es la de la muerte. Y de todos los hombres En la urna horrible agitanse los nombres; Ahora ó luego la suerte. Para destierro eterno.

Delio mostrarse igual en la próspera y adversa fortuna, le da un consejo utilísimo, de que realza la importancia por la enérgica concision con que lo enuncia.

Nos lanzará à la barca del Averno.

V. 4. Moriture... Esta sola palabra contiene la perentoria razon del consejo, ó sea la prueba irrecusable de la verdad de la sentencia. Moriture equivale à «pues eres mortal;» y este supuesto envuelve la idea de las condiciones de la vida. De ellas es una la necesidad de conducirse del modo mas propio para bacerla soportable, y ninguno lo es mas que la igualdad de espíritu en todas las situaciones.

Delli... Yo no creo que el Quinto Delio á quien dirigió Horacio esta pieza, fuese el individuo de este nombre, que unido primero con Dolabela, pasó despues al partido de Casio, y sucesivamente á los de Antonio y Augusto, y de quien hicieron poco honrosa mencion Dion y Séneca. Plutarco habló de un Delio, que algunos han supuesto ser diferente del auterior, y esta suposicion es muy verosimil. No podia en efecto concebirse que Horacio dirigiese tan amistosos consejos á un hombre que se había desacreditado por la frecuencia de sus apostasías.

V. 5. Seu mæstus... Hubo quien pensó que este verso se referia á rebus in arduis, y el siguiente á non secus in bonis, y ordenó en consecuencia la construccion de las dos estrofas de esta manera. Delli, seu mæstus vixeris, seu te bedris reclinatum in remoto gramine, quando quidem moriturus es, memento servare mentem æquam.

V. 8. Interiore notà Falerni... « Con vino de Falerno, que tuviese una inscripcion antigua, » es decir, que fuese añejo; ó «con vino guardado en lo mas hondo ó reservado de la hodega; » esto es, con el vino mejor. Solian los romanos escribir sobre los toneles el año y el terreno en que se habia cogido el vino que guardaban.

V. 10. Umbram hospitalem ... La frase amant consociare ramis umbram hospitalem (gustan de asociar con sus ramas una sombra hospitalaria), es la mas atrevida que produjo jamás el entusiasmo lírico. La de laborat trepidare (trabaja dando tumbos, ó hace esfuerzos en los tumbos que va dando) es del mismo género: y unido á este mérito el de la exactitud de los epitetos aplicados al pino, al arroyo, al cauce v á la sombra. hace todo ello aparecer este cuarteto como uno de los mas ricos y mas armoniosos que inspiraron las Musas latinas. Aunque la índole escesivamente tímida de las lenguas modernas, no permite dar á estas imágenes en la traduccion toda la pompa que tienen en el original, yo no he tituheado en atribuir à los pinos y à los alamos la especie de voluntad que les atribuye Horacio, diciendo:

<sup>«</sup>Se agradan en formar sombroso asilo,»

ni en revelar á lo menos la intencion de la frase laborat trepidare, diciendo, desata con afan, y creo que es todo lo mas á que pueden estenderse las lenguas vivas.

V. 13. Et nimium breves... La calificacion de escesivamente fugaz, dada á la rosa, muestra que nada olvidaba Horacio de lo que podia contribuir á la aceptacion
de su consejo. Fugaz no es solo un epiteto, es casi un argumento, en el cual se columbra la intencion de asimilar
la vida humana á la flor de mas efínera existencia. El
adverbio escesivamente añadido al epiteto fugaz, parece
completar la comparacion, y á no ser asi, la espresion
de «rosas demasiado pasageras,» seria de una tristísima
trivialidad.

V. 15. Sororum... Estas tres hermanas eran las Parcas. hijas, segun unos mitólogos, de Júpiter y de Temis, es decir, del Poder y de la Justicia, y segun otros de la Noche v del Erebo. ó sea, de los primeros seres salidos del seno del Caos, y que en tal calidad eran los mas elevados de la creacion. Las tres hermanas se llamaban Cloto, Laquesis y Atropos, y entre ellas hilaban la vida de los hombres, cuidando la primera de la rueca, del huso la segunda, y la tercera de las tijeras; es decir. presidiendo al nacimiento la una, la otra al curso de la vida, y á la muerte la última. La mitología completó este magnífico emblema anadiendo, que para tejer diss largos ó dichosos empleaban las Parcas lana blanca mezclada de oro y de seda, y para los desventurados ó de corta duracion, lana negra y endeble. No podia la existencia ser mas convenientemente representada, que asemeiándola á un hilo, sobre el cual estaba siempre pendiente la tijera, y que ni aun en la condicion mas favorable, tenia otra consistencia que la de un hilo, capaz de quebrarse por sí mismo, aun cuando nadie le cortara. En otra parte he dicho que las Parcas eran los ministros del Destino, y ahora añadiré que con esta alegoría santificaban las creencias antiguas la terrible inexorabilidad de los agentes de la mas poderosa de las divinidades, y por el recuerdo perpétuo de la muerte, y por el saludable temor que con él infundian, ayudaban á comprimir el vuelo de las pasiones

funestas. Uno de los medios que mas eficazmente podian contribuir á este fin, era el de proporcionar á la inquietud habitual del espíritu humano, un alimento menos peligroso; y ninguno lo era menos que el goce de los placeres sencillos, que por lo comun retraen de las ilusiones de la vanidad y de los estravios de la ambicion. Horacio, escitando á Delio á entregarse á aquellos placeres, le dá aquí pues un consejo tan útil, como el de preservarse del engreimiento en la feliz fortuna, y del abatimiento en la adversa.

V. 21. Prisco natus ab Inaccho... Inaco fue el fundador y primer rey de Argos. Hay quien le hace contemporáneo de Tharé, padre de Abraham, y los que menos antigüedad le atribuyen, le suponen diez y ocho siglos anterior á la era cristiana. Horacio no podia llevar mas arriba el orígen de linage alguno. La mitología misma supuso á aquel personage casi contemporáneo á la creacion, pues le hizo hijo del Océano y de Tetis.

V. 24. Orci... Orco por Pluton, pues como he dicho en otra parte, Orco era una divinidad de las regiones infernales. Horacio, que le llama aquí nil miserans, le llamó en otra parte rapax, y à Pluton illacrymabilis.

V. 25 y 26. Omnium versatur urna... Esta metáfora es hermosísima. No pudiéndose adivinar la razon por qué unos mueren antes, y otros despues, parecia natural suponer, que se sacaban por suerte las cédulas de los que habian de morir.

V. 28. Exilium... La palabra exilium se formó de la proposicion ex y del sustantivo solum, de suerte que equivale á lanzado del suelo. Lo mismo la voz castellana desterrado, se formó de de y tierra, y equivale por tanto á echado de la tierra. La muerte que echa de la tierra para siempre, debia pues ser calificada de destierro eterno.

Cymbæ... La barca de Caron. Este personage, como todos los que la creencia gentílica revistió de permanentes y trascendentales atribuciones, tenia segun la mitología, un alto orígen, pues fué hijo del Erebo y de la Noche, que como he dicho arriba, fueron hijos del Caos. El Caos en las tradiciones paganas, era la desordenada é informe

mezela de elementos inertes, que acinados en misteriosas é indefinibles regiones, debian ser un dia la materia de la creacion; pues los primeros hombres, entregados á las inspiraciones de su razon, no podian concebir la formacion de los diversos seres, sin la preexistencia de la materia de que debian formarse. La filosofía antigua supuso que agitándose en el seno del espacio aquellos elementos, resultó de su roce la forma que simultanea ó sucesivamente fueron tomando los obietos. Con arreglo á esta creencia, personificó à muchos de ellos la mitología, haciéndolos hijos del Caos, y los presentó asi como coetáneos à la existencia del mundo, y dignos por tanto de su acatamiento. De algunos se comprende sin esfuerzo la filiacion, y nadie dejará de adivinar por ejemplo, el motivo por que se hizo al Erebo y la Noche padres de la Luz v del Dia: pero no sucede otro tanto con respecto á Caron, hijo de los mismos padres. Las atribuciones que le señaló la mitología forman tal contraste con las que s sus benéficos hermanos señalaron sus mismos nombres, que no se concebiria la razon de la diferencia, sino se partiese del principio, de que todas las funciones cuyo desempeño parecia contribuir al órden del universo, eran igualmente respetables, por mas que unas apareciesen gloriosas y benéficas, y otras duras y desagradables. Asi se esplica que Júpiter reinase en las regiones luminosas del cielo, y su hermano Pluton en las tenebrosas del infierno; que Diana favoreciese bajo el nombre de Lucina, el nacimiento de la especie humana, y las Parcas, hijas del mismo padre. segasen implacablemente la existencia protegida al nacer. Por el mismo principio se esplica la incumbencia al parecer baia que fué atribuida á Caron, y á que alude Horacio en el pasage que comento, de conducir en una barca las almas de los muertos à la morada de las sombras, atravesando los rios Estix y Aqueronte, que separaban los reinos de la muerte de los de la vida. Esta alegoría ingeniosa no tenia mas objeto que materializar, y hacer casi tangible la idea de la inmortalidad, que fue solo una de las mas sublimes inspiraciones del espíritu humano, hasta que la religion verdadera la convirtió en un dogma santísimo.

# ODE IV.

### AD XANTHIAM.

Ne sit ancillæ tibi amor pudori, Xanthia Phoceu, priùs insolentem Serva Briseis niveo colore Movit Achillem.

Movit Ajacem Telamone natum

Forma captivæ dominum Tecmessæ:

Arsit Atrides medio in triumpho

Virgi raptå:

Barbaræ postquam cecidere turmæ
Thessalo victore, et ademptus Hector 10
Tradidit fessis leviora tolli
Pergama Graiis.

Nescias an te generum beati
Phyllidis flavæ decorent parentes?
Regium certè genus, et Penates

Mœret iniquos.

ODA IV.

A JANTIA.

No, Jantia, te avergüenzes De querer á una esclava. Que prendó al fiero Aquiles Su cautiva Hipodamia; Y prendó de Tecmesa La hermosura y la gracia A su arrogante dueño. Al Telamonio Ayax. Abrasó al grande Atrida El amor de Casandra. Y ardió en medio del triunfo, Cuando las huestes de Asia Hundido hubo en la tumba El héroe de Tesalia. Y á los cansados griegos De Hector la muerte infansta Allanó asi de Troya Las gigantes murallas. ¿Quién sabe si de Filis No te honra la prosápia? De reyes es sin duda, Sin duda, y no sin causa Al rigor de sus Lares Imputa sus desgracias. TOMO I.

Crede non illam tibi de scelestà
Plebe delectam; neque sic fidelem,
Sic lucro aversam potuisse nasci
Matre pudendà.

20

Brachia, et vultum, teretesque suras Integer laudo: fuge suspicari Cujus octavum trepidavit ætas Claudere lustrum.

## NOTAS.

Esta oda, en que Horacio hace esfuerzos para retener á Jantia en lazos que el decoro de su clase le mandaba romper, no era digna por su objeto de pesar á la posteridad, pero sí lo era por la gallardía de la espresion y la soltura y sonoridad de los versos. Villegas hizo de ella una traduccion mas mala que cesi todas les demas suyas.

- V. 2. Xantia Phoceu... No se sabe quién era este sujeto. De clase elevada debia ser, pues que era menester animarle con grandes ejemplos, para que no se avergonzase de una pasion, á que no se entregaban las personas de forma sin perder algo de su concepto.
- V. 3. Briseis... En la toma de Lirneso, ciudad de Caria, quedó cautiva de Aquiles Hipedamia, esposa de su rey Minos, é hija de Brises, por cuya última circunstancia la designa el poeta con el nombre de Briseis. Cuéntase que era hermosísima.
- V. 5. Ajacem Telamone natum... De este Ayax, hijo de Telamon, y de otro Ayax, hijo de Oíleo, hablé en las notas á la oda quince del primer libro.
  - V. 6. Tecmesæ... Como Aquiles á Lirneso, hizo Ayax,

No, no es de la ruin plebe,
Que fiel y delicada,
No puede ella ser hija
De una madre villana.
Y no de mi sospeches,
Cuando imparcial alaba
Mi lengua su faz pura,
Su mano torneada;
Que ya el tiempo ocho lustros
Sobre mis hombros carga.

durante el sitio de Troya, una espedicion á cierto lugar de Frigia, donde reinaba un tal Teutras ó Teleutas. Matóle Ayax en un combate cuerpo á cuerpo, y despues tomó é incendió su ciudad, de la cual llevó cautiva á su hija Tecmesa.

V. 7. Atrides... Hijo de Atreo; por lo cual se dió la denominacion de Atrida lo mismo á Menelao, rey de Esparta, que á su hermano Agamenon, rey de Argos y de Micenas. Este último, que es á quien aquí alude Horacio, se casó con Clitemnestra, hija de Tíndaro, rey de Esparta, con cuyo auxilio lanzó de Argos à Tiestes, que se habia apoderado del trono de Atreo, y reinó en aquella ciudad, de la cual trasladó luego su residencia á Micenas. La reputacion que allí adquirió, hizo que los demas soberanos de Grecia le nombrasen gefe de la espedicion destinada á vengar el robo de Helena. En la reparticion de esclavas que se hizo despues de la toma de Lirneso, tocó Astinome, hija de Crises, à Agamenon, como Hipodamia, hija de Brises, á Aquiles. Motivos de religion obligaron al caudillo de los griegos á devolver la princesa que se le adjudicára; mas para vengarse del tesalo que habia particularmente insistido en la devolucion, le arrebató su Briseida, dando motivo con esta accien al largo resentimiento que tan magnificamente cantó Homero en su Iliada. Tomada al fin Troya, arrancó Agamenon de manos de Ayax, hijo de Oileo, la doncella de que habla Horacio en el verso siguiente.

V. 8. Virgine raptá... Esta doncella era la célebre profetisa Casandra, hija de Priamo y Hécuba, reyes de Troya. Por ciertas que fuesen sus predicciones, tuvo siempre la desgracia de que no fuesen creidas, aunque apenas hubo una que no justificase el éxito. En la noche del saqueo, que ella anunciara en vano tautas veces, se refugio al templo de Minerva, y alli mismo fue violada por el impío hijo de Oileo. Arrebatósela Agamenon, que prendado de su hermosura, la llevó consigo á Argos, donde el dia de su llegada fueron asesinados entrambos.

V. 10. Thessalo victore... Este Tésalo era Aquiles, y Aquiles murió antes de la toma de la ciudad. Horacio le llama sin embargo vencedor, porque él fue quien facilitó su conquista con la muerte que dió al troyano Rector, durante cuya vida no era posible rendir el baluarte que él defendia.

Ademptus Hector... Hector era como Casandra, hijo de Priamo y Hécuba. El nombre de Hector significaba Ancora, porque durante su vida debia ser el ancora de salvacion de su pais. Sus hazañas le hicieron el terror de sus enemigos, de los cuales murieron á sus manos muchos de nombradía, y entre ellos Patroclo, el íntimo amigo y compañero de Aquiles. Irritado este, se lanzó de nuevo al campo, de que le alejara momentáneamente su resentimiento contra Agamenon, y obligó á los troyanos que habían hecho una vigorosa salida, á replegarse al abrigo de sus muros. Hector se quedó solo fuera de la ciudad, y empeñó un combate con Aquiles, que de un bote de su formidable lanza le dejó muerto á sus pies. Atravesóselos de parte á parte el bárbaro vencedor. y con correas amarró su cadáver al carro en que montó luego, y le arrastró hasta su tienda, donde con otros malos tratamientos pretendió vengar sobre él la muerte de su amigo Patroclo.

V. 11. Leviora Pergama... Troya, mas fácil de con-

quistar despues de la muerte de Hector. Hector ademptus tradidit tolli fessis Graiis Pergama leviora, es una frase elegante. Los versos son tambien muy suaves. Pergama era el nombre de la ciudadela de Troys.

V. 13. Nescias... Horacio responde à la objecion que podia hacérsele, de que el amor de Jantia á Filis nada tenia de comun con el de los personages que cita, cuyas esclavas eran de estirpe real, y dignas por consiguiente del amor de sus vencedores. «¿Quién sabe, dice el poeta, si Filis no es de una estirpe tan esclarecida, como las princesas cautivas que tan ardiente amor inspiraron á sus dueños?»

V. 15 v 16. Et Penates mæret iniquos ... « Se queja de sus Penates crueles, que la han reducido à la esclavitud.» A los Penates estaba encomendada la paz v la prosperidad de lo interior de las casas, y de ellos podia por tanto quejarse con razon la persona, cuyos negocios domésticos ó particulares no prosperaban. A estos Genios de cada familia, y guardianes de cada casa, se daba el nombre de Penates, derivado de penita, adjetivo con que se designaba la parte interior ó reservada de la casa. que era el lugar donde la gente rica tenia el oratorio ó capilla en que se juntaba la familia para los actos religiosos. El mismo orígen tuvo la denominacion de Penetrales, que se daba tambien á los Penales. Estos no fueron al principio sino los Manes de los individuos muertos de la familia; y mas tarde la piedad asoció á los Manes otros númenes, que tambien se llamaron Lares, y Lararia por ello las capillas donde se les adoraba. La gente acomodada les erigia estátuas en los vestíbulos de sus casas, y los pobres en el rincon del fuego.

V. 22. Integer... Integer, dice Dacier, es intactus, y por metáfora se emplea para significar un hombre desapasionado.

V. 23 y 24. Octavum... lustrum... Cuarenta años, pues el lustro era un periodo de cinco. Ætas trepidavit claudere, es una frase singular, cuya traduccion literal es, «el tiempo se apresuró á completar.» Yo he sustituido otra imágen á esta.

## ODA V.

### AD AMICUM.

Nondum subacta ferre jugum valet Cervice; nondum munia comparis Æquare, nec tauri ruentis In Venerem tolerare pondus.

Circa virentes est animus tuæ
Campos juvencæ; nunc fluviis gravem
Solantis æstum, nunc in udo
Ludere cum vitulis salicto

5

Prægestientis. Tolle cupidinem
Immitis uvæ : jam tibi lividos 10
Distinguet Autumnus racemos
Purpureo varius colore.

Jam te sequetur; currit enim ferox

Ætas, et illi, quos tibi dempserit

Apponet annos; jam protervå

Fronte petet Lalage maritum,

ODA V.

A UN AMIGO.

No puede tu novilla En cerviz no domada. Sufrir aun la covunda. Ni conyugales cargas, Ni el impetu del toro Que ardiente amor inflama. Ahora la gusta solo La pradera esmaltada. Y ya el calor mitiga, Entre las ondas claras, O va en los saucedales Con los becerros salta. El agraz no codicies. Que el otoño mañana Los morados racimos Teñirá de escarlata. Ya verás como un dia Ella misma te llama. Cuando rauda volando La juventud lozana. A Lálage los años Que á tí te quite añada, Verás cual un marido Desenvuelta demanda,

Dilecta, quantum non Pholoe fugax,
Non Chloris; albo sic humero nitens,
Ut pura nocturno renidet
Luna mari, Cnidiusve Gyges;

20

Quem si puellarum insereres choro, Mirè sagaces falleret hospites
Discrimen obscurum, solutis
Crinibus, ambiguoque vultu.

# NOTAS.

El principe de Esquilache tradujo esta pieza. He aqui la primera estancia.

En cerviz no domada El duro yugo resistir no puede, Ni Venus fatigada Igualar el oficio le concede, Ni se defiende al peso Del fuerte toro en el lascivo esceso.

El insigne Borja citado se veria bien embarazado para esplicar qué significa aqui Venus fatigada, y qué quiere decir igualar el oficio. No correspondia á tan ilustre literato traducir asi el æquare munia.

Peor y mucho peor lo hizo Villegas, diciendo

Que en el robusto esceso No igualará sin duda Láiage mas que Cloris
Y que Folóe, amada;
Lálage de quien brillan
Las cándidas espaldas,
Como en el mar tranquilo
La luna plateada;
O cual el Gnidio! Giges,
De quien entre muchachas,
Con sus cabellos sueltos
Y su dudosa cara,
Ni aun los mas perspicaces
El sexo adivinaran.

A los oficios que el consorte acuda; Ni podrá tolerar el grave peso Del toro aficionado, En el ardor de Venus despeñado.

Esceptuando el cuarto verso, lo demas de la estrofa tiene tantos disparates como palabras.

- V. 1. Ferre jugum... No será quizá inútil observar sobre este lugar, que la espresion de arrastrar el yugo, aunque originariamente metafórica, perdió casi este carácter con respecto á los casados, desde que se hicieron sinónimas las voces de maritare y de jugare, y que á los unidos por los lazos del matrimonio, se les llamó vulgar y corrientemente conjuges. Por su etimología equivale pues nuestra palabra cónyuges, á uncidos al mismo yugo, y sin embargo á nadie se le ocurre ver una metáfora en la denominacion de cónyuges.
- V. 3. Nec tauri ruentis... Felicísima figura. Esquilache arriba citado espresó medianamente esta idea, á pesar de la cacofonía de lascivo esceso.
  - V. 5. Virentes... La alegoría de la novilla es justa,

porque la pintura que contiene el cuarteto es igualmente aplicable á una muchache y á una ternera.

V. 9. Prægestientis... El verbo es quizá demasiado espresivo. Gestire, segun Prisciano y Festo, significa apetecer tan vehementemente una cosa, que no se puedan contener los movimientos que indican aquel daseo. Prægestire significa aun mas.

Tolle cupidinem... Hasta squí habia el poeta seguido perfectamente la alegoría de la noviña. Ahora cesa Lálage de ser representada bajo esta imágen, para serlo bajo la de uvas en agraz. Yo no aconsejarla imitar á Horacio en esta complicacion.

V. 10. Jam tibi lividos... Esta imágen del otoño, coloreando los racimos de púrpura, es hermosícima. La espresion es igualmente feliz, y el epiteto lividos, aplicado a los racimos, denota el color que toman, á medida que se acercan á la madurez.

V. 13 y 14. Ferox ætas... No ha faltado quien haya creido que están trocados los epitetos de Pholoe y de

### ODE VI.

#### AD SEPTIMIUM.

Septimi, Gades aditure mecum, et Cantabrum indoctum juga ferre nostra, et Barbaras Syrtes, ubi Maura semper

5

Æstuat unda:

Tibur Argeo positum colono Sit meæ sedes utinam senectæ! Sit modus lasso maris et viarum, Militiæque!

Unde si Parcæ prohibent iniquæ,

ætas, de manera que deba leerse Pholoe ferox y ætas fugax; pero el buen sentido reprueba estas traspesiciones. Pholoe fugax quiere decir la esquiva Foloe; y por ætas ferox se designa la juventud, la edad de las pasiones, del fervor y sun de la ferocidad.

V. 14. Illi quos etc... Es decir, cuando creciendo Lálage, los años que á tí te alejan de la edad de los placeres acerquen á ella á esta edad; ó, como quieren otros intérpretes, cuando el tiempo te quite á tí, que ya habrás corrido la mitad de tu carrera, algunos años para añadírselos á ella, y acercarla á la edad en que empezará a declinar. Véase la nota al verso ciento setenta y cinco del Arte poética.

V. 20. Cnidiusve Gyges... Este era ain duda un hermoso muchacho, natural de Gnido, destinado á los placeres de la juventud corrompida. Ya he hablado de Gnido en otra parte.

V. 24. Ambiguoque vultu... Cara que ne podria distinguirse si era de hombre ó de muger.

#### ODA VI.

#### A SEPTIMIO.

Tú que conmigo á Cádiz y al indócil Cántabro irias, y á la Libia ardiente, Dó la onda mora en torno de la sirte Bárbara hierbe;

¡Tibur fundada por colono argivo, Sea, Septimio, á mi vejez albergue! Alli, de guerras y viajes laso,

Término encuentre. Si me lo vedan enemigos hados,

Dulce pellitis ovibus Galesi 10 Flumen, et regnata petam Laconi Bura Phalanto. Ille terrarum mihi præter omnes Angulus ridet, ubi non Hymetto Mella decedunt, viridique certat 15 Bacca Venafro: Ver ubi longum, tepidasque præbet Jupiter brumas, et amicus Aulon Fertili Baccho minimum Falernis Invidet uvis. 20 Ille te mecum locus et beatæ Postulant arces: ibi tu calentem Debitå sparges lacrymå favillam Vatis amici.

## NOTAS.

Esta es una oda preciosa. Los versos tienen una armonía estraordinaria, las imágenes encantan por la delicadeza y la variedad del colorido, la espresion por su suavidad voluptuosa. Parece imposible que se hayan podido reunir tantos primores en un cuadro tan pequeño.

V. 1. Septimi... Acron dice que este Septimio era caballero romano. Los demas intérpretes se han fatigado inútilmente en averiguar su genealogía.

Gades aditure mecum... No, que vas ó irás conmigo á Cádiz etc., sino, que serias capaz de tr,, que me seguirias á todas partes; pues en cuanto al viaje España, ni lo hizo Horacio, ni puede constar que lo hiciese Septimio, cuando no se sabe quién era. Cádiz-

Iré al Galeso, donde cubren pieles Blandos vellones: dó el lacon Falanto Diera va leves.

Que sobre todos el lugar me agrada, Donde á la oliva de Venafro verde La oliva iguala, y á la miel suave La Atica cede:

Y dulce invierno y larga primavera Envia Jove, y el Aulonio fértil No envidia el vino que Falerno ufana Rico posee.

Feliz asilo que nos llama á entrambos: Alli deseo que con llanto ardiente Del vate amigo las cenizas tíbias Pio tu riegues.

los Cántabros y las Sirtes son puntos tan distantes entre sí, que no es verosimil que se pudiese emprender viaje alguno para todos ellos. De Gades hablé en las notas á la oda segunda de este libro.

V. 2. Cantabrum indoctum juga ferre nostra... Será domitum catena, dice el poeta en otro lugar, porque en efecto los cántabros, astures y vaceos, que ocupaban la Vizcaya, Asturias, y una gran parte del reino de Leon y de Castilla la Vieja, fueron de los pueblos de España, los que mas tarde reconocieron el dominio de Roma. Augusto envió en 725 y 727 tropas para someterios, marchó en persona contra ellos dos años despues, y todavia envió nuevas fuerzas en 731; pero no fueron enteramente sometidos hasta que en 734 lo hizo Agripa.

V. 8. Barbaras Syrtes... En lo antiguo se daba el nombre de Sirtes à todos los escollos ó bajtos de que están sembrados los mares; pero este nombre genérico se aplicó

## ODE VII.

#### AD POMPEIUM.

O sæpe mecum tempus in ultimum Deducte, Bruto militiæ duce, Quis te redonavit Quiritem Dis patriis, Italoque cœlo,

Pompei, meorum prime sodalium, Cum quo morantem sæpe diem mero Fregi, coronatus nitentes Malobathro Syrio capillos?

Tecum Philippos et celerem fugam Sensi, relictà non bene parmulà; Cum fracta virtus, et minaces Turpe solum tetigere mento.

Sed me per hostes Mercurius celer

Denso paventem sustulit aëre:

Te rursus in bellum resorbens

Unda fretis tulit æstuosis.

5

. 10

15

ODE VII.

#### A POMPEYO.

¿Qué Dios de Italia al suelo En fin te torna y á tus dulces lares. Caro Pompeyo, mi mejor amigo? Ah, cuantas veces, cuantas Militando de Bruto en la bandera. Creimos ya sonar la hora postrera! ¡ Cuantas interrumpiendo De la milicia las tareas duras, Parte de largos dias consagramos Del vino á los placeres. Perfumando el cabello reluciente Las olorosas gomas del oriente! Tu me viste en Filipos. A presta fuga mi salud flando. Malamente arrojar mi fuerte escudo. Cuando arrollado el brio. El suelo ensangrentado en árduas lides Besaron los postrados adalides. A mi temblando entonces, De enmedio de las huestes enemigas Agil Mercurio alzóme en dense nube; Mientras las oleadas De la guerra otra vez te arrebetaron, Y por hirvientes Sirtes te lanzaron. TOMO I. 25

Ergo obligatam redde Jovi dapem; Longaque fessum militia latus Depone sub lauru mea; nec Parce cadis tibi destinatis.

20

Oblivioso lævia Massico Ciboria exple; funde capacibus Unguenta de conchis. Quis udo Deproperare apio coronas,

Curatve myrto? quem Venus arbitrum Dicet bibendi? Non ego saniùs Bacchabor Edonis: recepto Dulce mihi furere est amico.

25

## NOTAS.

Esta oda escede en mucho a la treinta y seis del primer libro, en que Horacio celebra la vuelta de su amigo Numida. Pero Pompeyo había sido compañero de armas del poeta; su suerte no era probablemente conocida de él hasta su vuelta á Roma; y ó hubiese espirado defendiendo la causa de la libertad, ó sido preserito, y sacrificado á la seguridad de los triunviros, tenia Horacio motivos de temer por él.; Con qué complacencia, al verle bueno y absuelto, se abandona à su entusiasmo!; Con qué elegancia causacra sus placeres y peligros co-

A hacer pues te apresura A Jove el holocausto prometido: De tus largas fatigas á la sombra De mi laurel descansa. Y del vino disfruta, que algun dia Preparó á tu amistad la amistad mia. Si : del Mésico apara Copas que la zozobra olvidar hacen. Y de las conchas olorosas vierte Delicados aromas. De húmedo apio ó mirto floreciente ¿ Quién cuida, quién de coronar mi frente? A quién rev del banquete Venus proclamará? que asi alegrarme Hoy quiero, cual los tracios bebedores Suelen en sus convites. Me es dulce enloquecer, cuando consigo Tornar á ver á mi querido amigo.

munes! ¡Con qué amistesa prisa dispone lo necesario para el banquete que prepara! En toda la pieza se reconoce là pureza de la amistad y la sublimidad del pincel.

V. 1. Tempus in ultimum... Se ve por esta espresion que Horacio y Pompeyo corrieron todos los peligros de la campaña que hicieron á las órdenes de Bruto, y que no se mostraron cobardes mientras hubo probabilidades de éxito feliz en la lucha emprendida. No hago esta observacion sino para probar, que no adolecia Horacio del achaque de cobardía, que le echaron en cara algunos de sus biógrafos.

V. 2. Bruto militiz duce... Hubo en Roma tres personages celebres del nombre de Bruto. El de que aqui

se trata, se llamó Marco Junio, y fue hijo de Servilia, hermana de Caton, y marido de su prima Porcia, hija de este severo republicano, por quien habia sido educado. Bruto siguió el partido de Pompeyo, y se halló con él en la batalla de Farsalia, á pesar de lo cual, César no solo le recibió en su gracia, sino que le colmó de distinciones, y le consió primero el gobierno de la Galia Cisalpina, y en seguida la pretura en Roma. Casio, que le habia disputado aquella importante magistratura, se reconcilió á poco con él, y le arrastró al partido que se habia formado para deshacerse del dictador. Asesinado este, segun dije en la nota al verso cuarenta y cuatro de la oda segunda del primer libro, se retiraron los asesinos al Capitolio, donde les siguió el Senado y el pueblo, á los cuales arengó Bruto, mereciendo de todos alabanzas por su proeza. Animado con una aprobacion que parecia unánime, bajó al foro, arengó de nuevo á la multitud, y no encontrando alli la misma benevolencia, se volvió al Capitolio, de donde no bajó otra vez, hasta que el Senado hubo aprobado su conducta, y declarado que ella hacia à los matadores de César acreedores à recompensas. En breve no obstante se cambiaron estas disposiciones, y el pueblo a quien César dejaba por su testamento mandas considerables, empezó á gritar contra ellos, y se dispuso à incendiar sus casas. Llegó en este tiempo Octavio á Roma, y apresurándose á repartir el dinero, de que el testamento de su tio le autorizaba à disponer, adquirió desde luego una popularidad inmensa, que no permitió á Bruto lisonjearse con la idea de una larga impunidad. Marchóse pues á Atenas, y recibido alli con grandes demostraciones de aprecio, se aplicó sin perder tiempo, á reclutar gente para resistir á Octavio y Marco Antonio, que se proclamaban vengadores de las leyes ultrajadas por el asesinato del dictador. Horacio estaba estudiando en aquella capital, donde como dije en otra parte, se hallaban igualmente muchos jóvenes de las mas distinguidas familias de Roma. Alistóios Bruto, que habiendo contraido grande amistad con Horacio, le nombró à paco, tribuno de una legion, la que equivale entre nos-

otros á coronel de un regimiento, y aun algo mas, pues las legiones romanas tenian ordinariamente mas fuerza que los regimientos de ahora. Bruto y Casio se apoderaron desde luego de Macedonia, y de otras provincias vecinas: pero alcanzados en Filipos, se empeñó alli una batalla, que al primer dia acabó por la derrota de Casio, el cual por su parte acabó dándose muerte. Al dia siguiente se volvió al combate, y en el fue tambien deshecho Bruto, que como su cólega el dia anterior, se atravesó con su espada a los 44 años de edad, eu el de 712 de Roma, quedando con la muerte de aquellos gefes. desvanecida toda esperanza de restablecer la república. No acabaré esta nota sin observar que Horacio, recordando bajo la dominacion del vencedor de Bruto, los servicios que prestó en el ejército del caudillo republicano, no se mostraba arrepentido ni avergonzado del partido que habia seguido, como no se mostraba desconfiedo ni suspicaz el príncipe, á quien une de sus favoritos recordaba impunemente la vigorosa resistencia que le habia becho.

V. 5. Pompei meorum... Otros Pompili meum, otros Pompi etc., todos sobre la fé de los manuscritos. Pero ¿quién es este Pompeyo ó Pompilio? No se han hecho sobre esto mas que conjeturas inútiles.

V. 6. Morantem diem... O dia largo, ó dia pesado, por el esceso de las ocupaciones y de las fatigas.

V. 7. Fregi... Los mejores intérpretes piensan que frangere diem, es lo mismo que partem solido demere de die. Los romanos destinaban el dia á sus ocupaciones, y la noche á sus placeres, por lo que rara vez sus autores hacen mencion de sus comidas, mientras que hablan muy frecuentemente de sus cenas. Séneca dice terminantemente, hodiernus dies solidus est; nemo ex illo quidquam mihi eripuit; totus inter stratum lectionemque divisus est. Asi pues, frangere diem quiere decir, « destinar una parte del dia á la mesa ó á los demas placeres.»

V. 8. Malobathro Syrio... Especie de pomada, hecha con una planta aromática que se criaba en las lagunas de la India, de donde se llevaba á Siria, y de allí à Roma.

- V. 9. Philippos... Filipos era una ciudad de Macedonia, situada á diez leguas de Anfípolis, y sobre cuyas ruinas se fundó la que hoy se llama Pilicah. Antes de que el rey de Macedonia Filipo le diese su nombre, se llamaba Datos, y todavia antes, Crenides. La batalla de que aqui habla Horacio, se dió en la llanura que se vé à una legua al sur de Filipos. A los habitantes de esta ciudad fue á los que San Pablo dirigió su epístola ad Philippenses.
- V. 10. Relictà non bene parmulà... La derrota fué horrorosa, y Horacio la califica bien por uno de sus efectos, celerem fugam. Todos saben que en semejantes cusos los valientes huven como los cobardes, y que como estos, arrojan aquellos cuanto les embaraza para escapar. Horacio arrojó pues como todos su pesado broquel, sin que por esto se le pueda acusar de cobardia. Es verdad que él mismo califica su accion severamente, por las palabras non bene: pero estas no arguyen en rigor mas que un sentimiento de orgulto militar, orgulto que siempre se resiente de una derrota. Esta se verificó sin embargo. caando cada uno habia cumplido con su obligacion. Añadiré, aun à riesgo de repetirme, que no debia ser cobarde el que recordaba tales sucesos en presencia del veneedor de Filipos, que con aquella victoria habia echado el cimiento del poder, de que disfrutaba sin oposicion cuando se escribió esta oda.
- V. 11. Fracta virtas.. La resistencia que Bruto y Casio opusieron á Antonio y á Octavio, fué obstinada, y tal es la idea que de ella da el poeta, con la soberbia espresion de virtus fracta. Minaces turpe solum tetigere mento, es tambien una frase hermosísima.
- V. 13. Mercurius etc... Horacio, para atenuar en cierto modo la mengua de la derrota, ó hacerse de mejor
  condicion que los domas que á ella sobrevivieron, se finge
  separado del campo de batalla por Mercurio, protector
  de los que se dedicaban á las ciencias. Denso paventem
  sustulit aere es un verso magnífico.
- V. 15. Te rursus... Alude sin duda al partido que tomaron muchos soldados de Bruto, después de la muerte

de este gefe, de incorporarse en el ejército de Sexto Pompeyo. La metáfora de unda fretis tulis æstuosis, es exácta y brillante.

V. 17. Obligatam... dapem... « Sacrificio prometido».

V. 21. Oblivioso Massico... Epiteto muy conveniente del vino, porque este licor como que hace olvidar todos los cuidados. Ya hablé del Másico en las notas á la oda primera y segunda del libro anterior.

V. 22. Ciboria. Este nombre, que era el de la vaina de una especie de haba que se criaba en las lagunas de Egipto, se dió despues á unas copas que tenian la misma figura.

V. 25. Quem Venus etc... El rey del festin se sacaba por suerte, y esta recaia sobre aquel á quien salian los cuatro lados de los dados, es decir, cuando cada uno de los cuatro dados que se tiraban, presentaba un lado diferente. Esta se llamaba la tirada de Venus.

V. 27. Edonis... Los edonias eran unas tribus de la Tracia, que acupaban el territorio comprendido entre la Migdonia y el Estrimon. Cuando los echó de alli Alejandro, padre de Perdicas, rey de Macedonia, se refugiaron al pais que media entre la parte alta de aquel rio y el monte Orbelo. Los edonios eran muy dados al vino, y cometian frecdentemente las locuras que hebida con esceso ocasiona.

V. 28. Furere... Enloquecer, como he traducido.

### ODA VIII.

### AD BARINEN.

Ulla si juris tibi pejerati Pœna, Barine, nocuisset unquam; Dente si nigro fieres, vel uno Turpior ungui,

Crederem: sed tu simul obligasti
Perfidum votis caput, enitescis
Pulchrior multo, juvenumque prodis
Publica cura.

5

Expedit matris cineres opertos

Fallere, et toto taciturna noctis

Signa cum cœlo, gelidâque Divos

Morte carentes.

Ridet hoc, inquam, Venus ipsa; rident
Simplices Nymphæ, ferus et Cupido,
Semper ardentes acuens sagittas

Cote cruentà.

### ODA VIII.

#### A BARINA.

Yo te creyera, Barina,
Si tus falsos juramentos
Alguna vez entre tantas
Castigado hubiese el cielo;
Si siempre que perjuráras,

Una manchilla à lo menos Ya un diente te ennegreciera, O ya te afeára un dedo.

Pero ¿ cómo he de creerte Si á cada perjurio nuevo Mas la juventud inflamas, Y crece mas tu embeleso?

Jura, sí, pues que ya puedes Sin temor, Barina, hacerlo, Jura de tu amante madre Tú por los despojos yertos;

Jura de la húmeda noche, Por los callados luceros, Por el firmamento todo, Por los dioses sempiternos.

Ríense de eso las Ninfas, Ríese la misma Venus, Y en cruenta piedra sus flechas Cupido aguzando flero. Adde quod pubes tibi crescit omnis; Servitus crescit nova: nec priores Impiæ tectum dominæ relinquunt, Sæpe minati.

20

Te suis matres metuant juvenois; Te senes parci, miseræque nuper Virgines nuptæ, tua ne retardet Aura maritos.

## NOTAS.

Fr. Luis de Leon, Lupercio Leonardo de Argensola y D. Esteban Manuel de Villegas tradujeron esta pieza, todos con poca felicidad.

- V. 1. Ulla si faris... Pera la intellgencia de este pasage, dice Dacier, es menester saber que les antigues creian que nadie podia ser impunemente perjuro, y que los dioses castigaban inmediatamente este delito con manchas en las uñas, en los dientes, en las narices etc.
  - V. 2. Barine... Julia Barina, hermesa joven romana.
- V. 5. Sed tu simul obligasti... At ubi malum omne ipsa tibi imprecata es, interpreta Desprez.
- V. 9. Expedit... La traduccion literal es, «te es permitido,» y aun, «te vonviene.» El sentido es: «pues

Toda esa juventud, toda Va ya para ti creciendo; Creciendo va en cada jóven Para ti un esclavo nuevo.

Mientras, aunque muchas veces Amenazáran hacerlo, No abandonan los antiguos Las puertas de su infiel dueño.

Tu haces temblar á las madres Por sus hijos inexpertos; Tu irresistible atractivo Teme el codicioso viejo;

Y aun á las recien casadas Acobardan los recelos De que embargue á sus maridos Tu embelesador aliento.

ningun castigo recibes por tus falsos juramentos, ¿qué cuidado debe dársete de atestiguar con tos dioses? etc.»

V. 18. Ridet hoc etc... Era opinion comun que no ofendian á los dioses los perjurios de los amantes.

V. 15. Semper ardentes... ¿No es una imágen muy graciosa la de Cupido afilando sus motes en una piedra ensangrentada?

V. 17. Pubes tibi crescit omnis... Crece, ó se cria para tí, es la traduccion literal. El maestro Leon tradujo asi esta estrofa:

Y hácense mayores Creciendo para tí los mozos todos; Y en nuevos servidores Creces, y de tus modos No buyen crudes, fieros, Por mas que lo amenacen los primeros.

Lupereio Leonardo de Argensola dijo:

Y como no avisados

De aquella fuerza de que estás armada,

Crecen enamorados,

Y asi tu casa es siempre frecuentada,

Y aunque sientan sus males,

No se saben partir de tus umbrales.

## ODA IX.

### AD VALGIUM.

Non semper imbres nubibus hispidos Manant in agros, aut mare Caspium Vexant inæquales procellæ Usque; nec Armeniis in oris,

Amice Valgi, stat glacies iners Menses per omnes; aut Aquilonibus Querceta Gargani laborant, Et foliis viduantur orni.

Tu semper urges flebilibus modis

Mysten ademptum: nec tibi Vespero 10

Surgente decedunt amores,

Nec rapidum fugiente solem.

5

Villegas dijo en fin

Para tu cárcel dura Crece toda niñez: los ya mayores No dejan tu hermosura, Con verse amenazar de tus rigores, Ni los umbrales frios, Siempre regados de los ojos mios,

¿Se creeria que estas tres estrofas son traduccion de un mismo pasage? ¿Se creeria que son obra de tres poetas estimados y estimables? V. 24. Aura... Por odor, dice ingeniosamente Dacier.

A VALGIO.

ODA IX.

No del nublado cielo
Sin fin las lluvias brotan,
Ni los campos abruma
De Armenia eterno hielo;
Ni sin descanso azotan
Furiosas ventolinas
De la onda Caspia la salobre espuma,
Ni del Gárgano siempre en las colinas
Desatado Aquilon robles agita,
Ni su grato verdor al olmo quita.
Sin fin de Miste empero
Tu amor la muerte llora,
Ya asome su luz pura
De la tarde el lucero.

At non ter ævo functus amabilem Ploravit omnes Antilochum senex Annos, nec impubem parentes Troilon, aut Phrygiæ sorores

15

Flevere semper. Desine mollium Tandem querelarum; et potiùs neva Cantemus Augusti tropæa Cæsaris; et rigidum Niphaten,

20

Medamque flumen gentibus additum Victis, minores volvere wortices, Intraque præscriptum Gelonos Exiguis equitare campis.

## NOTAS.

Como en la oda veinte y cuatro del primer libre consuela Horacio á Virgilio por la muerte de Quintilio su amigo, consuela en esta á Valgio por la de su hijo. Pero iqué medios tan diferentes emplea el poeta para llegar al mismo fin! Allí el lenguage del corazon, aquí el de la imaginacion; allí el sentimiento, aquí magnificos ejamplos y comparaciones brillantes; allí en fin la ternura de Simónides, aquí la sublimidad de Píndaro. Comparando las piezas de Horacio, es como se puede llegar á conocerle. Villegas tradujo esta oda.

V. 1. Hispidos... Esta denominación de erizados ó cerdudos, dada á los campos hartos de agua, es bastante singular. Se ha pretendido esplicarla por su analogía con

O le eclipse la aurora.

No al viejo de tres vidas

De Antiloco amargó la desventura

Siempre, ni las hermanas afligidas

Del imberbe Troilo el fin temprano

Lloraron siempre ni su padre anciano.

Enjuga, Valgio amigo,
Enjuga pues el llanto,
Y en vez de la elegia,
Entona tu conmigo
A Augusto el triunfal canto.
Cantemos del Nifates,
Conquistada por él la márgen fria,
Y mas humilde al subyugado Eufrates;
Y al escita feroz por él vencido,
Y á límites estrechos reducido.

la de informis, que dá el poeta al invierno en la oda siguiente; pero informis se puede traducir por feo, mientras que hispidus no se usó jamás por enlodado, que es lo que aquí deberia significar.

V. 2. Mare Caspium... El mar Caspio es un inmenso lago de Asia, que tiene descientas setenta y cinco leguas de largo, y entre cincuenta y ciento de ancho. A una parte de aquel mar se daba el nombre de Hircanio.

V. 3. Vexent inequales procelle... En efecto, agitan frecuentemente al mar Caspio horrorosas borrascas, tanto mas terribles, cuanto que es un mar sin puertos. Por lo demas, ¿qué multitud de imágenes en este pasage! ¡qué riqueza de espresion! Vexant, laborant, viduantur lo personifican todo. Mare Caspium, Armeniis in orts, querceta Gargani, lo contraen todo, lo determinan. Esta es la poesía, este es Horacio.

- V. 4. Armenils in oris... La Armenia es una vaeta region, dividida en lo antiguo en grande y en pequeña, y limitada por la Colquida, la Iberia, la Mesopotamia, la Asiria y la Media. Está hoy dividida en turca y persa, y tiene por límites el Eufrates y las provincias del Diarbeck, el Curdistan, el Schirvan y la Georgia. En lo antiguo fue célebre en aquel pais el territorio de Eden, en que se supuso haber existido el paraíso. Las montañas de que está cubierta la Armenia, hacen muy fria su temperatura, y esto hace á Horacio citarla como uno de los paises en que la nieve es mas duradera.
- V. 5. Amice Valgi... Hubo dos personages ilustres de este nombre en tiempo de Horacio, uno llamado Tito y otro Cayo; el primero, distinguido poeta, de quien dijo Tibulo que ninguno se acercó mas à Homero, y el segundo, llamado tambien Rufo, que fue cónsul en 740, y famoso antes, por un tratado de botánica y diferentes obras de erudicion que dió á luz. La profesion de Tito Valgio, y la exhortacion que mas adelante le dirige Horacio, para entonar odas en vez de elegias, hace creer que á él y no à Cayo se dirigió esta pieza.
- V. 7. Querecta Gargani... El monte Gargano en la Apulia (hoy monte San Angelo en la Capitanata, cerca de Manfredonia) estaba cubierto en tiempo de Horacio de un soberbio bosque de encinas. El promontorio del mismo nombre, que entra siete ú ocho leguas en el mar, figura la espuela de la bota que forma la Italia.
- V. 10. Mysten... « Es un término de religion, dice Sanadon, que significa consagrado, iniciado, » y quizá Mistes lo estaba á algun dios, como lo hacian algunas veces los antiguos.

Vespero... La estrella de Venus que se vé por la manana se ilama Luctfer (que anticipa el dia), y la que por la tarde aparece en el occidente, se llama Vesper (que prolonga el dia). Horacio las dá aquí un solo nombre.

V. 13 y 14. Ter avo functus senex... Nestor, de quien hablé en la nota al verso veinte y dos de la oda quince del libro primero.

V. 14. Antilochum... Antiloco, hijo de Nestor y de Euridice, acompañó á su padre á la guerra de Troya, en la cual se distinguió, no solo por repetidos actos de valor, sino por su agilidad y destreza en los ejercicios gimnásticos. Murió en el sitio de aquella ciudad, á manos de Memnon, hijo de la Aurora, aunque Ovidio supuso que a manos de Hector.

V. 16. Troilon... Troilo, hermoso príncipe troyano, hijo de Priamo y Hécuba, pereció en una batalla, atravesado por la lanza de Aquiles. Su fin trágico aceleró la ruina de su patria, cuya suerte habian declarado los oráculos dependiente de la vida de aquel mancebo.

V. 18 y 19. Nova cantemus Augusti tropza... Estos trofeos de Augusto eran tanto mas dignos de ser cantados, cuanto que se alcanzaron por solo el prestigio de su nombre. En 732 hizo aquel príncipe un viaje á Oriente, y al año siguiente penetró hasta las orillas del Eufrates, y obligó á los Partos á restituir las águilas, que al principio del siglo habían quitado à Craso y Antonio. En aquel viaje recibió César embajadores de los indios y etiopes, y arregló de modo los negocios del Asia menor y de las islas adyacentes, de la Siria y de la Grecia, que nunca gozó el nombre romano de mas prestigio en aquellas regiones.

V. 20. Rigidum Niphaten... En primer lugar observaré que el epiteto rigidum, dado á un rio de Armenia, justifica ó confirma la calificacion de cubierto de nieve, con que al principiar la pieza señaló Horacio aquel pais. En segundo lugar notaré que se llamaba Nifates á una cadena de montañas, que cubria, hácia el norte de la Armenia, los manantiales de varios rios afluentes al Tigris. Un rio debia haber igualmente, que en tiempos anteriores tuviese el mismo nombre que la montaña, pues de un rio Nifates hablaron varios poetas antiguos. Los geógrafos no adivinan cual de los que corren por la Armenia pudo designarse con aquel nombre. Es verosimil que fuese el Tigris, que nace en el monte, llamado antes Nifates, y que unido con el Eufrates, desemboca en el golfo de Basora.

V. 21. Medum flumen... Es decir, « el rio que nos separa de los medos, » esto es, el Eufrates, que era el H- mite ó frentera oriental del imperio. Virgilio dice de aquel rio, that jam mellior undis, en el mismo sentido y por la misma razon que Horacio, minores volvit vortices. Las dos locuciones me parecen osadas; pero mucho mas la de nuestro poeta. Es demasiado decir de un rio de un pais subyugado, que rueda sus raudales disminuidos, para denotar que se habia domado el orgullo del suelo regado por él. Esta imágen seria solo permitida cuando se hubiese personificado el rio, é en alguna otra circunstancia

### ODE X.

#### AD LICINIUM.

Rectiús vives, Licini, neque altum Semper urgendo, neque dum procellas Cautus horrescis, nimiúm premende Litus iniquum.

Auream quisquis mediocritatem Diligit, tutus caret obsoleti Sordibus tecti, caret invidenda Sobrius aula.

5

Sæpius ventis agitatur ingens Pinus; et celsæ graviore casu rarísima. La espresion de Virgilio sele menes de los límites del gusto.

V. 23. Gelonos... Pueblos que habitaban en las orillas del Boristenes, adonde se supone que pasaron desde las colonias fundadas por los griegos en las costas del Ponto Euxino. La frase equitare intra præscriptum da â entender que en su espedicione à Orients las anguó Augusto konites para impedir las correrias que hacian en los paises vecinos, tributarios de Roma.

#### ODA X.

#### A LICINIO.

No tu barquilla vaya
Siempre engolfada en piélago espacioso,
Ni la insegura playa,
A las borrascas de alta mar temiendo,
Vayas siempre rayendo,
Si quieres ser, Licinio, venturoso.

Quien contentarse sabe
Con los bienes de dulce mediania,
Prudonte se precave
De las miserias de pajiza choza,
T sóbrio no se goza
En el alcázar que la envidia espia.

Al pino mas erguide Con mas frecuencia el aquilon combate; La alta torre con ruido Se desploma mayor; con mayor saña Decidunt turres; feriuntque summos Fulmina montes.

Sperat infestis, metuit secundis Alteram sortem bene præparatum Pectus; informes hyemes reducit Jupiter; idem

15

Summovet. Non, si malè nunc, et olim Sio erit: quondam citharà tacentem Suscitat Musam, neque semper arcum Tendit Apollo.

20

Rebus angustis animosus atque Fortis appare: sapienter idem Contrahes vento nimiùm secundo Turgida vela.

## NOTAS.

El maestro Leon y D. José Mor de Fuentes tradujeron esta pieza, en que hermosos consejos' filosóficos brillan con magníficos atavíos poéticos.

Juan de Morales la tradujo tambien como sigue:

Vivirás mas seguro Si en alta mar (Licinio) no navegas, Y si al peñasco duro De gigante montaña El rayo asolador la cumbre bate.

Alma atrevida y fuerte
Teme en la dicha, en la desgracia espera
Los cambios de la suerte;
Que ora desata Jove sempiterno
Al aterido invierno,
Ora envia la blanda primavera.

No la cuita penosa
Estrechará mañana que hoy estrecha,
Su Musa silenciosa
Tal vez escita Apolo con su lira,
Ni siempre ardiendo en ira,
Ajusta al arco la volante flecha.

En desgracia importuna
Firme te muestra, y si ventura anhelas,
Cuando de la fortuna
Te soplare, Licinio, y del contento.
Muy favorable el viento,
Recoge cuerdo las hinchadas velas.

De peligrosa playa no te llegas,
Huyendo cautamente
La indignacion del ábrego inclemente.
Quien ama con pureza
La santa medianía, no padece
La mísera pobreza,
De que la humilde casa no carece,
Ni de él es envidiada
La de colunas y oro fabricada.
Mas á menudo el viento

Contrasta el grande pine mal segure. Y viene a su cimiento Con mas grave ruina el alto muro, Y á la mas alta sierra Hacen les rayes mas continua guerra. En las adversidades Espera el prevenido la ventura, Y en las prosperidades Teme como sagaz la desventura. Que Júpiter envia Las grandes lluvias, y serena el dia. No porque falte ahora El bien, ha de durar siempre la pena. Porque Apolo tal hora Despierta la dormida Musa, y suena Al son de dulce lira: Tal. duras flechas con el arco tira. Tú pues con pecho fuerte Haz rostro á la fortuna miserable. Y en la dichosa suerte Cuando soplare el viento favorable. Recoge con buen tiento Las velas lienas de favor que es viento.

- V. 1. Licini... Licinio Varron Murena, uno de los hermanos de Proculeyo, de quien hablé en las notas á la oda segunda de este libro. Por el favor de Proculeyo se habia perdonado á Licinio el ardor con que en las guerras civiles habia seguido el partido contrario á Augusto; pero como á pesar de la indulgencia con que fue tratado, conspirase todavia contra su bienhechor, se la desterró primero, y se le quitó despues la vida.
- V. 5. Auream quisquis... «El que ama una feliz medianía carece seguro de la miseria de un pobre hogar, carece sóbrio de un palacio envidiable,» es la traduccion literal. Pero esta sentencia ¿no es evidentementa falsa? Por ventura ¿ no puede sér pobre el que ama la medianía? ¿Basta apreciarla para poseerla? ¿No la amarian todos los que no la disfrutan? Algunes intérpretes sintiendo esta

dificultad, han creido que Horacio dice, «el que aprecia, el que está contento con su medianía.» Pero esto ¿quiere decir otra cosa, sino que el que tiene un pasar regular no es rico ni pobre? Y ¿à qué esta verdad trivialísima? Yo por mi creo que diligit equivale aqui á está contento, y caret á evita, como he traducido. La senteucia seria todavia trivial, si estuviese aislada; pero adquiere importancia por el lugar que ocupa en la composicion, pues habiéndose recomendado ó uno « no engolfarse mucho, ni acercarse demasiado á la costa, » no es fuera de propósito amplificar la idea contrayéndola, y añadir, «el que está contento con su medianía, se aleja lo mismo del sucio bogar que del palacio suntuoso.» El consejo contenido en la primera estrofa aparece asi ratificado y motivado en la segunda.

V. 9. Sæpius...

A la planta mayor persigue el viento, A la torre mas alta el rayo abrasa.

imita ó traduce nuestro Figuaroa. Algunos editores modernos han sustituido sevius. Este adverbio seria quizá mas conveniente; pero la leccion que prefiero es la de los manuscritos y la de casi todas las ediciones. El que sin embargo quiera leer sevius en el original, podrá en la traduccion, en lugar de con mas frecuencia, leer con mas violencia ó con mayor fuerza. Por lo demas el cuarteto es esselente, y las comparaciones poéticas, justas y oportunas.

V. 12. Fulmina... Fulgura se lee en algunos manuscritos y ediciones.

V. 13. Sperat infestis... He aqui un verso que dice tanto como muchos libros de filosofía. «Teme en la dicha, en la desgracia espera,» tal es la divisa de aquellos que la esperiencia ha instruido; tal dehiera ser la de todos los hombres.

V. 18. Quandam cithard etc... La construccion es suscitat cithard Musam tacentem.

V. 28. Contrahes vento... Hermosa metisfore.

### ODE XI.

## AD QUINTIUM HIRPINUM.

Quid bellicosus Cantaber et Scythes, Hirpine Quinti, cogitet Adrià Divisus objecto, remittas Quærere; nec trepides in usum

Poscentis ævi pauca. Fugit retro Levis Juventas et Decor, arida . Pellente lascivos Amores Canitie, facilemque Somnum. 5

Non semper idem floribus est honos

Vernis; neque uno Luna rubens nitet

Vultu. Quid æternis minorem

Consiliis animum fatigas?

Cur non sub altà vel platano, vel hac Pinu jacentes sic temere, et rosa ODA XI.

## A QUINTO HIRPINO.

No, Quintio, del guerrero Morador de Cantabria, Ni del feroz escita. Que el mar de tí separa, Los designios te aflijan, Ni á inquietudes amargas Te condene una vida. Que tan poco demanda: Que corre presurosa La Juventud lozana, Y de ella en pos marchando La Vejez arrugada, El blando Amor ahuyenta, El dulce Sueño espanta. No es siempre igual el brillo Del astro de Diana. Y de la flor la pompa Ligero soplo aja. ¿El ánimo mezquino A qué pues, á qué cansas En sondear designios Que los dioses recatan? Del plátano ó el pino Bajo la sombra grata.

Canos odorati capillos,

Dum licet, Assyriâque nardo

15

Potamus uncti? Dissipat Evius Curas edaces. Quis puer ociùs Restinguet ardentis Falerni Pocula prætereunte lympha?

20

Quis devium scortum eliciet domo Lyden? eburnà dic age cum lyrà Maturet, in comptum Lacænæ More comam religata nodum.

## NOTAS.

Esta anacreóntica es preciosa. El movimiento y la rapidez de las imágenes, y la riqueza de la espresion, la hacen un modelo en su género.

V. 2. Hirpine Quinti... No se ha podido averiguar á qué individuo de la ilustre familia de les Quintios fué dirigida esta pieza.

V. 2 y 3. Adria divisus objecto... Es decir, disjunctus à nobis ab Adria interposito, como he traducido; pero confieso que no sé como el mar adriatico puede considerarse interpuesto entre Roma y los escitas, aunque bajo esta denominacion se comprendan los dálmatas, ilirios, panonios y dacios, como con una arbitrariedad inescusable pretende Mr. Dacier. La esplicacion del P. Sanadon no es mas satisfactoria, y dígase en esta parte lo que

Coronados de rosas. Y entre perfumes de Asia, ¿No es mejor que bebamos. Mientras al cielo plazca, Pues roederas cuitas El dulce vino lanza? ¿ Quién, muchachos, del néctar De Falerno unas tazas Me enfria de este arroyo. Mas presto en la onda clara? ¿Ouién á la amable Lide De ir & buscar se encarga? Anda, vuela, y que corra, Y que la lira traiga, Y trenzado el cabello A la laconia usanza.

se quiera, yo no creo que mar interpuesto se pueda llamar mas que aquel, que es necesario atravesar para ir de una parte á otra, como el mediterráneo para ir de Alicante á Argel, etc.

V. 4. Nec trepides... «No tiembles por la conservacion de una vida que ha menester muy poco,» es la traduccion literal.

V. 7. Pellente lascivos Amores... ¡Qué bien hacen los epitetos sentir el contraste! El arida, y el lascivos solos forman la oposicion. Arida Canitie pellente Amores lascivos es una hermosísima imágen. Yo debo observar sin embargo que canities no significa la vejez sino por figura, y que por consiguiente no se podria en rigor aplicar á este sustantivo otro epiteto figurado. Canas arrugadas será siempre una espresion impropia, sea que el sustantivo se emplee en sentido literal, ó sea que designe figu-

radamente la vejez. El epiteto facilis aplicado al sueño, es felicísimo, como el de levis aplicado antes á la juventud. No acabaré esta nota sin advertir que asi como en la Juventud, veneraron los antiguos una diosa en la Vejez. Personificada por la mitología esta calamidad, fué preciso señalarle ascendientes, y se la hizo hija de la Noche, como á la Juventud, hija de Júpiter. La alegoría es tan clara que no necesita esplicacion.

V. 11. Quid zernis... Otra antítesis con zernis consiliis, y minorem animum. Con ella no solo hace resaltar el poeta el poco fundamento de las inquietudes de Quintio, sino que imprime el sello de la evidencia á uno de los mas importantes preceptos de la moral universal. «Limitados y mezquinos mortales (parece decir el poeta) ¿ como, cuando un soplo basta á hundiros, os fatigais en tomar precauciones contra determinaciones eternas, de que no podeis contrariar el curso, ni neutralizar las influencias?» A solas cinco palabras reduce Horacio esta idea, y su enérgica precision debia servir para grabarla profundamente en los ánimos de todos. Las lenguas modernas no pueden imitar tan sublime laconismo.

V. 16. Assyriáque nardo... Pomada esquisita, hecha de nardo, que se criaba en la India.

### ODE XII.

#### AD MÆCENATEM.

Nolis longa feræ bella Numantiæ, Nec durum Annibalem, nec Siculum mare Pæno purpureum sanguine, mollibus Aptari citharæ modis: V. 21. Quis devium scortum... Esto es lo único que la decencia ordenaría hoy suprimir de todas las distracciones, á que para calmar sus inquietudes exhortaba á Quintio el poeta. Pero debe advertirse, primero, que él no proponía llamar aquella moza, sino para que tocase el laud; segundo, que la vida de los romanos del tiempo de Horacio era mas sensual que en los tiempos modernos, y seria injusto juzgar à los que vivieron en sociedades constituidas de cierta manera, con arreglo á los hábitos que creó en otras una religion espiritual y pura.

V. 23. In comptum Lacænæ more... Yo leí en mi primera edicion incomtam en este verso, y nodo en el siguiente, como despues de Xifilino, lo habían hecho varios editores, pero observando que in comptum nodum es la leccion unánime de los manuscritos, y la de casi todas las ediciones, me he decidido á restablecerla. La idea espresada por la palabra incomtam me parece ademas contraria á la intencion del poeta, pues cuando trataba de que se llamase á una tañedora de land, no era natural que la quisiese mat peinada. Religare comam in comptum nodum es seguramente una frase espresiva. Por lo demas las doncellas de Lacedemonia llevaban por lo comun el pelo suelto, y recogido las matronas.

#### ODA XII.

### A MECENAS.

No al son de blanda lira Esperes que yo cante De la feroz Numancia Batallas y desastres, Ni el sículo mar tinto En africana sangre; Nec sævos Lapithas, et nimium mero Hylæum, domitosque Herculea manu Telluris juvenes, unde periculum Fulgens contremuit domus 5

Saturni veteris. Tuque pedestribus Dices historiis prælia Cæsaris, Mæcenas, meliùs, ductaque per vias Regum colla minantium.

10

Me dulces dominæ Musa Licymniæ Cantus, me voluit dicere lucidum Fulgentes oculos, et bene mutuis Fidum pectus amoribus:

15

Quam nec ferre pedem dedecuit choris, Nec certare joco, nec dare brachia Ludentem nitidis virginibus, sacro Dianæ celebris die.

20

Num tu, quæ tenuit dives Achæmenes, Aut pinguis Phrygiæ Mygdonias opes,

Ni rigores de Aníbal, Ni de Hileo desmanes. Ni á feroces Lapitas, Ni á engreidos gigantes, Por Alcides vencidos, Que de Saturno audaces. Estremecer hicieran El alcázar brillante. Tú, mejor que yo en verso, En prosa rica y fácil, Presentarás, Mecenas, De Augusto los combates, Y á su carro amarrados, Monarcas arrogantes. Mientras loa mi Musa Los cantos celestiales De tu Licimnia, el fuego Con que sus ojos arden, Y el amor con que el tuyo Premiar y aumentar sabe. De Diana en las flestas Diré cual sobresale, Sea que alterne en chistes, O que figure en bailes, O manos de doncellas Con sus manos enlace. Y ¡qué! ¿por los tesoros De Midas ó Aquemanes, Por cuanto aroma y perias La Arabia te brindase,

Permutare velis crine Licymniæ,
Plenas aut Arabum domos?

Dum flagrantia detorquet ad oscula Gervicem, aut facili sævitiå negat Quæ poscente magis gaudeat eripi, Interdum rapere occupet? 25

## NOTAS.

Casi todos los poetas anacreónticos modernos han imitado el principio de esta oda, cuyo estilo, proporcionado á los objetos que trata, es enérgico y grandioso en los tres primeros cuartetos, y armonioso y delicado en los cuatro últimos.

- V. 1. Numantiæ... Todos saben la obstinada resistencia que opuso Numancia á los romanos. Sin torres, dice Floro, sin murallas, esta ciudad, situada sobre una altura cerca del Duero, resistió por catorce años con cuatro mil celtíberos á cuarenta mil romanos. Las ruinas de aquella antigua ciudad se ven aun hoy en las inmediaciones de Soria.
- V. 2. Durum... En algunas ediciones se ha introducido dirum; pero la primera es la leccion de los manuscritos antiguos. Sic habent membranæ veteres, dice Torrencio. Yo añadire que las ediciones de Loscher y primera de Venecia leen como los manuscritos.

Annibalem... Anibal, hijo de Amilear Barca, hábil y feliz general cartagines, militó en España á las órdenes de su cuñado Asdrubal, y cuando éste fue asesinado, le reemplazó en el mando del ejército, teniendo apenas veinte

Darías tú ni un solo
Cabello de tu amante,
Cuando á tu ardiente labio
Une su faz suave?
¿O esquivez afectando,
Gusta que la arrebates
Los besos que te niega,
Mientra en juego agradable,
Tambien ella en robarlos
A veces se complace?

y seis años de edad, en el de 221 antes de J. C. Fiel al juramento que, niño aun, habia hecho en manos de su padre, de ser siempre enemigo implacable de Roma. determinó lanzar sus legiones de la peníusula, y empezó por apoderarse de Altea (hoy Ocaña), y sometió en seguida el territorio de los Olcades, de que aquella ciudad era la capital, y los países vecinos. Al año siguiente entró en las tierras de los vaceos, penetró en Salmantica (Salamanca), y se habria apoderado de todo el pais entre el Duero y el Ebro, si una formidable liga de carpentanos no le atajase. Deshízolos, y revolviendo sobre la costa del mediterráneo, se puso sobre Sagunto, que tomó despues de un sitio de ocho meses, à pesar de las reclamaciones de los romanos. Para vengar las hostilidades cometidas contra una ciudad aliada, declararon estos la guerra á los cartagineses; y Anibal, formando al punto el proyecto de trasladar á Italia el teatro de ella, pasó los Pirineos, arrolló primero á los galos, y despues á los alobroges, que quisieron impedirle el paso, atravesó los Alpes por entre barrancos y derrumbaderos, y el 15 de noviembre del año 218 antes de la era cristiana, se encontró en fin en las llanuras de la Insubria (el Milanesado). Aunque disminuido considerablemente su ejército

en tan larga y peligrosa marcha, atacó y temó á Turia. y esta conquista le proporcionó aliados entre los pueblos de la Galia Cisalpina. Acudió Publio Escipion á atajar los progresos del africano, y derrotado por él cerca del Tesino, se vió obligado á retirarse. Semprouio, que con nuevas fuerzas esperaba en las inmediaciones de Trebia, tuvo la misma suerte; y la misma tuvo á la primavera signiente, cerea del lago Trasimeno, un tercer ejército romano, mandado por el consul Flamisio. El vencedor asoló la Ombria y el Piceno (la Romaña y la Marca de Ancona), penetró despues en la Apulia, y obligó á los romanos à enviar contra él à Fabio Maximo, con el caracter y los poderes de dictador. Este se limitó por algun tiempo a marchas y contramarchas, con las cuales esperaba cansar y disminuir las tropas de su rival, mientras se presentaba una ocasion favorable para aniquilarle; y pareció presentarse en efecto, evando forzado Anibal por los movimientes de Fabio, ó engañado por guias infieles, se vió encerrado en los destiladeros de Casilino. envas cumbres estaban coronadas por el ejército romano. En tal aprieto, reunió el cartagines mil bueyes, les hizo atar á los cuerpos unas teas encendidas, y lanzándolos sobre las alturas, logró aterrar a los enemigos que las ocupaban, y forzar el paso sin pérdida. Impaciente el pueblo de Roma de lo que él llamaba lentitudes y contemporizaciones de Pabio, exigió que se aventurase una batalla decisiva, y la aventuró en consecuencia el cónsul Terencio Varron contra el dictamen de su cólega Paulo Emilio, como dije en la nota al verso treinta y ocho de la oda doce del primer libro. En aquella batalla, llamada de Cannas, porque se dió en las inmediaciones de la ciudad de este nombre, quedó destruido el ejército romano. con muerte de mas de sesents mil hombres, de los ochenta y seis mil de que se componia. Anibal, en vez de aprovecharse de la victoria pera ir à acampar al ple de los muros de Roma, prefirió caer sobre Napoles, y rechazado de allí, apoderarse de Cápua, y en seguida de Tarento. Pero sunque dueño de un vasto y rico territorio, necesitaba refuerzos para mantener su superioridad sobre los

enemigos; y Cartago, donde la envidia se ensañaba contra el mas ilustre de sus hijos, rehusó enviárselos, y le obligó por ello á mantenerse sobre la defensiva. En vano para hacer una diversion en favor de Cápua, que los romanos asediáran, se dirigió Anibal á Roma, y acampó á la vista de la ciudad; pues ella respondió á esta demostracion tardía y estéril, sacando á subasta los terrenos en que sentó Anibal su real, y vendiéndolos á altos precios, en tanto que desde luego se apoderaban de Cápua sus huestes, y de Tarento poco despues. No quedaba al general que durante largos años habia sido el terror de Roma, mes medio de continuar la guerra en Italia, que el de ser reforzado por su hermano Asdrubal, que con este designio habia marchado de España, y á la cabeza de un ejército atravesado ya los Apeninos. Pero derrotado y muerto aquel gefe, hubo Anibal de retirarse á un rincon del pais de los brucios (la Calabria), y alli fue recibiendo sucesivamente noticias, no solo de los triunfos obtenidos por los romanos en Sicilia y en España, sino de que Escipion habia pasado á Africa, y llenaba de terror à Cartago. Llamose à Anibal para defenderla, y él despues de diez y seis años de proezas en Italia, la abandonó en el de 203 antes de la era cristiana. Dos años despues le deshizo Escipion en Zama, y con la paz vergonzosa que de resultas de su victoria impuso á los cartagineses, dió fin á la segunda guerra púnica, empezada diez y ocho años antes por resultas de la toma de Sagunto. Aun habria quizá mejorado Anibal un poco la triste condicion á que la paz redujo á su patria, si la envidia de sus enemigos le dejase recobrar su ascendiente: pero implacables aquellos, le hostilizaron hasta el punto de hacerle abandonar el pais. Retiróse el proscrito á Tiro desde luego, y sucesivamente á Efeso, á Creta, á Armenia, y en fin á Bitinia, donde perseguido sin descanso por los romanos, que por todas partes solicitaban que se les entregase su persona, puso con un veneno que llevó siempre en una sortija, fin á su existencia. El miedo que inspiró á los romanos fue tal, que muehos años despues de su muerte no se le nombraba sin alguna calificacion odiosa. Nuestro poeta le llama en diferentes partes durus, dirus, perfidus, abominatus parentibus etc.

- V. 3. Paro purpureum sanguine... Alude á las batallas navales ganadas por los romanos en los mares de Sicilia, durante la primera guerra púnica. En una de aquellas batallas Atilio Régulo y Manlio Vulso hicieron veinte y siete mil prisioneros, despues de destruir la escuadra de Cartago, compuesta de trescientas cincuenta velas.
- V. 5. Nec szvos Lapithas... Hubo un comentador que hallando poquísima analogía entre las guerras de Numancia y Cartago, y las aventuras de los Centauros y los Gigantes, creyó que Horacio aludia, citando estos personages mitológicos, á otros históricos contemporáneos, y que en los Lapitas designaba á Bruto y Casio, y en Hileo á Marco Antonio. Sin necesidad de recurrir á esta arbitraria conjetura, se adivina fácilmente que en la enumeracion que hace de argumentos poéticos el autor, comprende todos aquellos que podian ejercitar la pluma de hombres, á quienes no preocupase otra aficion. «No cantaré, dice pues , las guerras históricas de Numancia ni de Cartago, ni las fabulosas de los Gigantes, ni las grandes hazañas de Augusto, cantaré á Licimnia etc.» Por lo demas, ya hablé de los Lapitas en las notas à la oda diez y ocho del primer libro.

V. 6. Hylæum... Hileo fue un centauro convidado à las bodas de Piritoo, y que embriagado, cometió alli escesos, por castigo de los cuales le dió muerte Teseo. Hubo otros centauros dei mismo nombre, que por motivos diversos tuvieron un fin igualmente trágico.

Domitos Herculea manu... No fue solo Hércules el que combatió en aquella terrible contienda. Pelearon Palas, Vulcano, Juno, Apolo, y casi todos los dioses, como se verá en otra parte.

V. 7. Telluris juvenes... La aventura á que Horacio alude en este pasage, envuelve una de las mas ingeniosas é instructivas alegorías de la mitología griega. Segun ella nacieron del místico enlace del Cielo y de la Tierra unos

seres de fuerza y estatura colosal, que la antigüedad designo con el nombre de Gigantes o Titanes; pues equivaliendo una y otra de estas denominaciones á la de hijos de la Tierra, no es permitido creer que ellas designen dos razas diferentes, sobre todo cuando á Gigantes y à Titanes atribuye la fabula las mismas dimensiones monstruosas y las mismas temerarias aventuras. Por de contado la fuerza de cuerpo y la arrogancia da espíritu de que los dotó, correspondia exactamente al origen que les supuso; pues ¿cómo podian los hijos del Cielo y de la Tierra no tener una pujanza y un orgulio proporcionados á la importancia de los autores de su ser? Por eso de Briareo, Giges, Portirio, y de los demas individuos conocidos en la fábula con el nombre de Gigantes, se dijo que uno tenia cincuenta cabezas y cien brazos, que otro ocupaba con su cuerpo nueve yugadas de tierra, y que todos se distinguian por cualidades análogas. Díjose asimismo que la Tierra su madre los destinó á vengar la usurpacion de poder, cometida por Júpiter, cuando este se atribuyó el imperio del mundo. ¿No envolveria esta tradicion la idea de que desde el origen de las sociedades se introdujeron la envidia y las malas pasiones en el seno de las familias, é indispusieron à les que las componian? Hijos de los mismos padres que Saturno padre de Júpiter, eran los gigantes. y contra este los armó luego la envidia, como segun mas respetables creencias habia la misma vil pasion armado el brazo de Cain contra su pacífico hermano. Dóciles los Gígantes à la voz de su madre, declararon la guerra à aquel dios; y para escalar el cielo, que debia ser teatro de ella, trasportaron sobre el monte Pelion el Osa, y sobre éste el Olimpo. Los dioses se reunieron para rechazar la agresion, y Hércules mató à unos, Diana, Vulcano, Palas y Neptuno á otros, y Júpiter esterminó á los restantes con sus rayos. Desde muy antiguo se discurrió sobre el orígen de esta invencion, y siglos ha dijo Macrobio, «¿qué hemos de creer que fueron los Gigantes, sino una raza impía de hombres, que negaba la existencia de los dioses, y de quienes por tanto se dijo que los habia querido lanzar de

su celestial morada?» Y no fué solo la mitología griega la que consignó en sus páginas la memoria de tal atentado. Harto mas noblemente habió de otro semejante el profeta, que recibiendo en las soledades de Patmos las inspiraciones del espíritu de Dios, escribia, « y se empeñó una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles peleaban con el Dragon, y el Dragon peleaba y sus ángeles; y no prevalecierou estos, y no quedó ya para ellos lugar en el cielo; y fué arrojado aquel Dragon antiguo, aquella antigua serpiente, que se llama el diablo y Satanás, que seduce al mundo todo, y fué lanzado a la tierra, y sus ángeles con él.» ¡ A cuántas y cuan importantes reflexiones no darian lugar estos versículos del Apocalipsis, si por las obligaciones que me impone mi caracter de comentador de Horacio, no debiese limitarme á citarlos! No concluiré sin embargo esta nota sin añadir, que en la loca empresa de los Gigantes, asi como en la lucha de los ángeles malos con los buenos, se puede sin temeridad ver el emblema de la impotencia de los esfuerzos de los hombres contra las decisiones del cielo, y acaso el del alzamiento del barro contra el espíritu, ó de las pasiones contra la razon.

- V. 8. Contremuit... Por timuit.
- V. 8 y 9. Domus Saturni veteris... «La brillante morada del viejo Saturno, » significa el Cielo, de donde ya he dicho en otra parte que lanzó Júpiter á su anciano padre. No se olvide que en el lenguage mitológico, esto no queria decir otra cosa, sino que la Inteligencia y el Poder se habian elevado sobre el Tiempo.
- V. 9. Tuque pedestribus... Parece que Mecenas habia escrito, ó estaba escribiendo una vida de Augusto. Pero aun cuando este hecho no fuese cierto, lo es mucho que Mecenas era capaz de escribirla; y esto bastaba para que Horacio pudiese decirle, que le abandonaba el cuidado de referir en prosa hechos, que el poeta habia dicho muchas veces ser incapaz de celebrar en sus versos.
- V. 11. Ductaque per vias... En el mes de agosto de 725 triunfó Augusto durante tres dias, por otros tantos hechos insignes, de los cuales fué uno la victoria de Ac-

cio, obtenida el año auterior. Si Horacio aludió á aquellos sucesos en este pasage, no se sabe por qué hace mencion de haber realzado la pompa del triunfo insolentes reyes amarrados al carro, cuando ningun rey figuró entre los trofeos del triunfo, y solo sufrió esta mengua Cleopatra en efigie. Por lo demas, el triunfo era el mayor honor que Roma dispensaba à sus guerreros, y una de las mayores y mas solemnes fiestas que se celebrabanen aquella capital. El triunfador salia del campo de Marte, vestido con un trage magnifico, ceñido de una corona de laurel, y montado en un suntuoso carro tirado por cuatro caballos blancos. Delante marchaban procesionalmente los senadores y los principales ciudadanos, y en seguida, cargados de cadenas, los reyes ó gefes enemigos que se habian hecho prisioneros, y las víctimas que se debian sacrificar en accion de gracias. Detras del carro del triunfador iban sus esclavos, llevando los despojos de los enemigos, y representados en cuadros ó estátuas los pueblos vencidos, ó las provincias ó las ciudades subyugadas. Despues seguian otros carros lujosos, y cerraba la marcha una fuerte columna de tropa. La comitiva se encaminaba al Capitolio, atravesaba entre otras una calle muy principal, que por razon del aparato religioso que se daba á la ceremonia del triunfo, se llamó sagrada (via sacra); y esta carrera que llevaba la procesion, es la que Horacio designa por las palabras per vias. Despues de hechos los sacrificios en el templo de Júpiter Capitolino, el triunfador daba un gran banquete, al cual era de rigor que él convidase á los cónsules; pero era de etiqueta que ellos no concurriesen, á fin de que por la ocupacion del lugar preferente que les tocaba en todas las ceremonias, no rebajasen el prestigio, ó eclipsasen la dignidad del que se consideraba como el sujeto principal de la flesta.

V. 12. Minantium... Es mas sonoro que minacium, que leen otros.

V. 13. Lycimnia... Los intérpretes no han podido averiguar quién era esta dama. Por lo demas, el cuarteto es hermosisimo. Oculos lucidim fulgentes, y pectus bene

fidum mutuis amortisus, son frases que descubren al elegante lírico de Venusia.

V. 20. Dianæ celebris die... Eran várias las fiestas que se celebraban en Roma á Diana en la primavera y el verano. En todas habia bailes de doncellas, y estas pertenecian por lo comun á las clases mas distinguidas. De esta circunstancia parece inferirse que Licimnia era una jóven de buena casa.

V. 21. Achæmenes... Este fue el nombre del primer rey de los persas, y de él tomaron los príncipes de su dinastía la denominacion de Aqueménides. A Aquemenes

### ODE XIII.

IN ARBOREM CUJUS CASU PENÉ OPRESSUS FUERAT.

Ille et nefasto te posuit die Quicumque primum, et sacrilega manu Produxit, arbos, in nepotum Perniciem, opprobriumque pagi:

Illum et parentis crediderim sui Fregisse cervicem, et penetralia Sparsisse nocturno cruore Hospitis: ille venena Colcha,

Et quidquid usquam concipitur nefas

æ

llamaron algunos Aquemen y Aqueman, por lo cual no he tenido yo reparo en llamarle Aquemanes:

V. 28. Pinguis Phrygiæ... Las riquezas de Midas, rey de Frigia pasaron en proverbio entre todos los pueblos antiguos. Los migdonios, oriundos de Macedonia, ocupaban una parte de la Frigia.

V. 24. Arabum domos... Los árabes tenian fama de muy ricos. Sus costas producian perlas en gran cantidad. Ya hablé de ellos anteriormente.

V. 23. Quæ poscente... Quæ oscula magis gaudeat sibi eripi à poscente, como interpreta Dacier.

### ODE XIII.

INVECTIVA CONTRA UN ARBOL, QUE POR POCO AL DESPLOMARSE NO COGIÓ DEBAJO AL POETA.

El villano cobarde

Que te plantó, árbol ruin, en triste dia,

Y el que con mano impia

Te trasplantó mas tarde,

Para ruina de propios y de estraños,

Y deshonra de vegas y aledaños,

En la noche sombria

Con sangre de su huesped inmolado,

De su hogar despiadado

El suelo regaria,

Y crudo hierro, ó criminosa planta

Pondria de su padre en la garganta.

Tratante fué en veneno,

Y aplicó á cuanto hay malo su trabajo,

| Tractavit, | agro q  | ui stat | uit meo   |
|------------|---------|---------|-----------|
| Te, tris   | te lign | um, te  | caducum   |
| In dom     | ini cap | ut imp  | nerentis. |

10

Quid quisque vitet, nunquam homini satis
Cautum est in horas. Navita Bosporum
Pœnus perhorrescit, neque ultra

15
Cæca timet aliunde fata:

Miles sagittas et celerem fugam Parthi; catenas Parthus et Italum Robur: sed improvisa lethi Vis rapuit, rapietque gentes.

20

Quam penè furvæ regna Proserpinæ, Et judicantem vidimus Æacum, Sedesque discretas piorum, et Æoliis fidibus querentem

Sapho puellis de popularibus; Et te sonantem pleniùs aureo, Alcæe, plectro dura navis, Dura fugæ mala, dura belli!

25

30

Utrumque sacro digna silentio
Mirantur Umbræ dicere; sed magis

El cruel que te trajo A mi vergel ameno, Para que un dia hundiéndote, vil leño, Asesinases tu inocente dueño.

Rodean al instante Que un riesgo evita con anhelo vano, Mil riesgos al humano: Mientras que el navegante Teme en el ponto hallar la muerte fiera, En donde él no la teme, ella le espera.

Temen nuestros soldados

Las flechas que en la fuga el Parto lanza:

La latina pujanza

Y los grillos pesados

El Parto teme, mientras siega á todos

Muerte cruel por imprevistos modos.

Y por poco yo mismo
No vi ya de Pluton los reinos yertos;
A Eaco los muertos
Juzgando en su hondo abismo,
Y no lejos, en místicas regiones,
De los justos las plácidas mansiones.

Y con laud sonoro

A Safo lamentando las querellas

De zelosas doncellas;

Y á tí con plectro de oro

De la guerra y del mar riesgos cantando,

Divino Alceo, y tu destierro infando.

De entrambos silenciosa La grey de sombras oye el sacro tono, Prenas et etacios virumes. Denama immeris biost mre mieras.

Quid miram? un illis carminhus stapes.

Demittit atras bellus canticeps

Aures, et interti capillis

Rumenalum recreamur angues?

35

Quin et Promethens, et Polopis parens Dulci laborum decipitur sono: Nec curat Orion leones, Aut timidos agitare lyncas.

## NOTAS.

Habiéndose librado Horacio del riesgo de ser mu erto por un árbol que cayó sobre él, vomita imprecaciones exageradas contra el que lo plantó primero, y contra el que lo trasplantó despues à su jardin; y conducido á moralizar por un accidente, de que estuvo á pique de ser víctima, manifiesta cuan vanas son las precauciones que para evitar ciertos males toman los hombres, que casi siempre perecen de un modo que no temen; cita varios ejemplos, y entre ellos el suyo mismo, recapacitando cuan cerca estuvo de descender al reino de Pluton, y de oir á Alceo y Safo, cuyo pomposo elogío hace en cuatro cuartetos magníficos. He aqui el plan de una pieza, que

Mas cuando de su trono -La tiranía odiosa Cantas hundida, y la gloriosa lucha, Apiñada y atónita te escucha. ¿Qué mucho si enagena Al can triforme del suavé canto El celestial encanto, Y de deleite llena Las sierpes, de las Parcas despiadadas A las horribles crines enroscadas? Y engaña su inclemente Sed Tántalo, y del buitre devorante El roer incesante Prometeo no siente, Y arroban á Orion los dulces sones. Y no persigue á linces ni leones.

ha sido ágriamente censurada por literatos, que quisieran sujetar á los poetas líricos como Horacio á la metódica uniformidad de la prosa. Por mi parte, yo confesaré que el elogio de los dos poetas griegos forma una digresion algo larga, que hace olvidar el objeto de la pieza; pero aquién habla de este pequeño defecto, cuando la belleza de la digresion lo hace tan agradable?

V. 1. Nefasto... Los romanos derivaron este adjetivo de nefas, como el de fasto, de fas, porque en los dias fastos era lícito ó permitido entregarse á todo género de ocupaciones, y algunas estaban prohibidas en los nefastos. En los de fiesta (festi) se prohibia toda clase de trabajo, por lo cual todos los de fiesta eran nefastos, aunque no todos los nefastos eran de fiesta. Como no era permitido trabajar en los dias que, á causa de haber sucedido, ó de

temerse en ellos alguna calamidad, Hamabani os romanos atri (negros), se les designó tambien con la denominacion de nefastos, y con el tiempo vino este nombre á hacerse sinónimo de desgraciado ó funesto. El poeta empieza por señalar la falta del que plantó en dia nefasto el árbol con cuya caida estuvo á pique de perecer, y á aquella falta parece atribuir una parte del riesgo que corrió.

- V. 2 Quicumque... La construccion es, como lo observó atinadamente el padre Sanadon, quicumque ille et posuit te primum nefasto die, et sacrilega manu produxit... illum crediderim etc.
- V. 4. Opprobrium pagi... Es una graciosa exageracion. Esta pieza seria tan ordinaria como el accidente que la produjo, si el colorido no fuese tan vivo.
- V. 8. Venena Colcha.. La antigua Cólquida tania por límites la Armenia al sur, la Iberia al levante, el Cáucaso al norte, y al poniente el ponto Euxino, y comprendia los terrritorios que hoy se llaman de Guriel ó Gurjel, Imereta y Mingrelia. Decíase que en aquel pais se criaban muchas plantas venenosas. Por lo demas, en las mejores ediciones se lee ya Colcha en lugar de Colchica, que obligando á trasportar la última sílaba al verbo siguiente, leyeron los editores antiguos.
- V. 11. Caducum... Por casurum. Asi, la espresion es mas enérgica, y equivale á «te trasplantó para que ca-yeses.»
- V. 18. Quid quisque vitet... La sentencia es verdadara y oportuna, y los ejemplos con que el poeta la confirma en los versos siguientes, tienen toda la pompa y dignidad posible.
- V. 14. Bosporum... En lo antiguo se daba el nombre de Bósforo de Trácia, al estrecho que mediaba entre el ponto Euxino y la Propóntide; es decir, al canal que une el mar negro con el de Mármara. Este canal, llamado hoy de Constantinopla, tiene sobre siete leguas de largo, y de setecientas á dos mil seiscientas veras de ancho, y este espacio es el que por aquella parte divide el Asia de la Europa. Horacio, segun su costumbre de contraer, limita al navegante cartaginés, atravesando el Bósforo, los temores

comunes á todos los que navegan per mares peligrosos, aunque aquel esté hoy lejos de serlo.

V. 16. Cæca timet aliunde fata... La traduccion es, « no teme en otra parte los ciegos destinos, » es decir, « no sospecha que en otra parte le amenazan los mismos riesgos. »

V. 17. Sagittas et celerem fugam... Ya he dicho en otra ocasion que los Partos pelesban huyendo. El ataque de aquellos fugitivos era tanto mas temible, cuanto que volviendo atrás repentinamente, lanzaban una lluvia de dardos é los que los perseguian, y desordenándolos con su acometida imprevista, los bacian retroceder, y los perseguian á su vez.

V. 21. Quam pené... El poeta se contrae aqui otra vez á su aventura, para entrar en la nueva digresion con que debe terminar la pieza. De otra manera mereceria esta las observaciones severas de que ha sido objeto.

Regna Proserpina... Véase la nota al verso veinte de la oda veinte y ocho del primer libro.

V. 22. Æacum... Eaco fué rey de una pequeña isla del golfo sarónico, liamada antes Enopia, despues Egina, y hoy Engia, á ocho leguas de Atenas. Fué tal la reputacion de justicia de que durante su vida gozó Eaco, que los atenienses acudieron á él para que obtuviera del cielo lluvias, cuya falta yermaba el pais, y se supone que los dioses accedieron á su ruego. Despues de su muerte la gratitud de los pueblos le asignó una magistratura en los infiernos, donde en union con Radamanto y Minos, igualmente íntegros y justicieros que él, juzgaba las almas de los muertos.

V. 23. Discretas... De algun tiempo á esta parte sa halla en las ediciones esta leccion, que es la verdadera. Discriptas y descriptas se habia leido antes en muchas. V. 24. Eoliis fidibus... Varias ciudades de la isla de le la color partenerismo algun tiempo á los Foltos.

Lesbos pertenecieron algun tiempo á los Eoltos.

V. 25. Sapho.. Safo nació en Mitiene, ciudad de la isla de Lesbos, por los años de 612 antes de J. C. y desde niña se aplicó á la poesia, en la cual se distinguió luego en términes de merecer el dictado de la décima Musa. La vehemencia de su carácter y el ardor de sus aficiones le auscitaron enemigos, á los cuales se atribuyeron en su

tiempo los rumores injuriosos con que se pretendió manchar su reputacion, y que ya desmintieron varios escritores antiguos. A pesar de ellos, pasó por cierto durante siglos, que á la célebre poetisa habia inspirado un amor violento cierto mancebo llamado Faon, y que despechada de no verse correspondida, subió al promontorio de Leucade, desde el cual se arrojó al mar donde pereció. Descubrimientos modernos han hecho ver que estas aventuras no corresponden à la Safo de Mitilene, sino à otra del mismo nombre, natural de Eresos, ciudad tambien de la isla de Lesbos; y el arqueólogo frances Allier d' Hauteroche ha suministrado pruebas casi perentorias en su biografía de la Safo de Eresos. Las desgracias de la de Mitilene tuvieron al parecer alguna causa política, que verosimilmente fue la de haberse asociado la poetisa à la conspiracion de Alceo contra Pitaco, tirano de su patria, y por resultas de la cual fue desterrada á Sicilia. De las obras de aquella ilustre muger no quedan mas que dos odas, escritas en el armonioso metro á que ella dió su nombre, y fragmentos aislados que confirman la idea que de la ternura y delicadeza de sus sentimientos nos trasmitió la opinion unanime de veinte y cuatro siglos. La Sicilia, donde se refugió Safo, le erigió una estátua, y su patria Mitilene acuñó medallas en su honor. Completaré esta nota añadiendo que la espresion con que Horacio alude en este pasage á las quejas de Safo contra las mugeres de su pais, recuerda los disgustos que debia necesariamente suscitar á una persona de su mérito la envidia de las demas que su superioridad eclipsaba.

V. 27. Alcæe... De Alceo hablé en las notas á la oda treinta y tres del primer libro.

V. 30. Umbræ... Las Sombras fueron en la mitología pagana una especie de seres, que no eran materia ni espíritu, alma ni cuerpo, y que sin embargo tenian una existencia reconocida. Segun aquellas creencias, habia en el hombre tres partes, á saber, el cuerpo, que se destruta por sí, ó se reducia á cenizas en la hoguera; el alma espiritual, que despues de la destruccion del cuerpo, volvia al cielo, lugar de su orígen; y el alma corporal, que

era una sustancia sutíl, de que estaba rodeado el espíritu, y que tenia la figura y alguna de las cualidades del cuerpo humano. Estos espectros, que los griegos llamaban fantasmas, y sombras los latinos, eran los que, segun he dicho en otra parte, dirigia Mercurio con su caduceo, y los hacia distribuir en las regiones de la muerte, á que aegun sus méritos eran destinados. Mas adelante hablaré de cierta clase de individuos á que daban los romanos el nombre de sombras.

V. 31. Pugnas et exactos tyrannes... Los antiguos, que podian juzgar de las poesías de Alceo, pues que andaban en manos de todos, celebraron particularmente la vehemencia con que en ellas clamó contra Pitaco, Mirsilo, y otros de los que mas figuraron en las turbulencias de su patria.

V. 34. Bellua centiceps... El Cerbero, perro de cincuenta cabezas, segun unos mitólogos, y de tres segun otros, destinado á guardar los inflernos, y á impedir que entraseu en sus regiones los vivos, y saliesen de ellas los muertos. Horacio le dá aquí cien cabezas, porque las tres que reconocia en él la tradicion vulgar, estaban rodeadas de serpientes que parecian multiplicarlas. Ya he referido en otra parte el suceso histórico que dió origen á esta invencion.

V. 35. Interté capillis... ¡Qué brillante idea hace Horacio formar de los dos poetas griegos! «Las culebras enredadas á los cabellos de las Furias, se alegraban tambien de oirlos.» Es imposible llevar mas lejos la admiracion y el entusiasmo.

V. 36. Eumenidum... Las Furias, de que hablé en la nota al verso diez y siete de la oda veinte y ocho del primer libro. Orestes al hacer un sacrificio en su honor, les dió el nombre de Euménides (indulgentes, piadosas) porque habian cesado de atormentarle. Bajo este concepto les erigieron un templo los atenienses; pero no por eso dejaban de pasar por inexorables y vengadoras, y tal es la idea que de ellas hace aqui formar Horacio, presentándolas con culebras por cabellos.

V. 37. Pelopis parens... Tántalo, de quien ya dije en otra parte, que hizo servir en un banquete que dió á TOMO I.

los dioses, los miembros cocidos de su hijo Pelope. Tántalo y Prometeo eran acaso los dos mayores criminales del infierno pagano; y debiendo ser los tormentos que en él sufrian, proporcionados á la enormidad de sus crímenes, era menester que fuese incontrastable y casi mágico el poder del canto que los recreaba.

V. 28. Laborum... Otros laborem, sobre la fé de ai-

guzos manuscritos.

### ODE XIV.

#### AD POSTUMUM.

Eheu! fugaces, Postume, Postume, Labuntur anni; nec pietas moram Rugis et instanti senectæ Afferet, indomitæque morti.

Non si trecenis, quotquot eunt dies,
Amice, places illacrymabilem
Plutona tauris, qui ter amplum
Geryonen, Tityonque tristi

Compescit undà, scilicet omnibus

Quicumque terræ munere vescimur,

Enavigandà, sive reges,

Sive inopes erimus coloni.

Frustra cruento Marte carebimus, Fractisque rauci fluctibus Adrise:

V. 39. Orion... En las notas á la oda veinte y ocho del primer libro anterior dije que este era el nombre de una constelacion borrascosa. Ahora añadiré que el Orion convertido en esta constelacion, era un gran cazador, que habiendo imprudentemente desaflado á Diana á cazar, fue mortalmente mordido por un escorpion en castigo de su temeridad.

## ODA XIV.

## A POSTUMO.

Ay! presuroso el tiempo. Póstumo, se desliza; Ni á la piedad respetan La rugosa vejez, la muerte impía. Diarios hecatombes No á Pluto ablandarian. Que inflexible retiene A Ticio y Gerion en la onda estigia. Surcarla al fin debemos Todos por ley precisa, Cuantos ricos ó pobres, Viven de frutos que la tierra cria. Y aunque del Adria huyamos La espuma embravecida, O evitemos del aire Del vário otoño la humedad maligna, O el hierro ensagrentado

Que flero Marte vibra,

Frustra per autumnos nocentem Corporibus metuemus Austrum, 15

Visendus ater flumine languido Cocytus errans, et Danai genus Infame, damnatusque longi Sisyphus Æolides laboris.

20

Linquenda tellus, et domus, et placens
Uxor; neque harum, quas colis, arborum,
Te præter invisas cupressos,
Ulla brevem dominum sequetur.

Absumet hæres Cæcuba dignior Servata centum clavibus; et mero Tinget pavimentum superbo, Pontificum potiore cœnis.

25

# NOTAS.

El maestro Leon, y despues D. Esteban de Villegas tradujeron esta rica y delicada oda, en que Horacio convida á Póstumo á aprovechar el tiempo, y á pasar felizmente la vida, por la misma razon de que es muy corta, y que la muerte es inevitable. Como el poeta trató muehas veces este argumento, no es estraño que para des-

Del Cocito estancado

Hemos de ver las tétricas orillas;

Y del cruel Danáo

La descendencia inícua,

Y á Sísifo el peñasco

Subiendo enorme en inmortal fatiga.

De dejar para siempre

Tu consorte querida,
Tus campos y tu casa,
Tarde ó temprano llegaráte el dia;
Y de árbol tanto, que ora,
Dueño fugaz, cultivas,

Solo el cipres odioso Debe seguirte hasta la tumba fria.

El cécubo que antes Cien llaves escondian, Heredero mas digno Consumirá con generosa prisa,

Y rociará los suelos Del alcázar que habitas, Con vino mas preciado, Que el que brilla en las cenas pontificias.

empeñarlo se viese alguna vez en la necesidad de amplificar ó de repetir.

V. 1. Postume... No se sabe quién era este Póstumo.

V. 2. Nec pietas... Como en otra parte, Non, Torquate, genus, non te facundia, non te restituet pietas.

V. 5. Trecenis tauris... Tres hecatombes. Sabido es que se llamaba asi un sacrificio de cien víctimas, que por lo comun eran toros.

V. 6 v 7, Illacrymábilem Plulona... Nil miseranti Orci, dice el poeta en otra parte. En otra dije yo tambien que dividido el imperio del mundo entre los tres hermanos Júpiter, Neptuno y Pluton, tocaron á éste las regiones infernales, de que partió el trono con Proserpina. La divisa de aquel monarca era una especie de horquilla, ó sea, tenedor de dos puntas, que se podria llamar bidente, por la misma razon que se llamó tridente el que de tres dientes usaba Neptuno. La inexorabilidad que se atribuia á Pluton, hizo que nadie le amase, y de eso provino sin duda que no se le erigiesen templos, bien que se le ofreciesen sacrificios. Estos eran por lo comun de toros negros, cuya sangre no se recogia en vasos, ni se derramaba sobre el ara, sino que se depositaba en un hoyo, de donde se esperaba que penetrase hasta las regiones subterráneas. Se le llamaba Júpiter Estigio, ó Infernal, rey del Erebo, soberano de los Campos Eliseos, y entre otras muchas denominaciones se le daba la de Summanis, equivalente á Summus Manium, soberano de los Manes. Su poder era igual en el infierno al que en sus respectivos dominios ejercian Júpiter y Neptuno.

V 8. Geryonem... De un rey de los tiempos fabulosos de España llamado Gerion, cuyos estados se suponian divididos en tres grandes provincias, hizo la mitología un enorme gigante de tres cuerpos, ó de tres cabezas, ter amplum, que dice Horacio, tergeminum que dice Virgilio. Hércules, que en cumplimiento de las órdenes de Euristeo, iba limpiando el mundo de todo lo que habia en él de pujante y temible, tuvo encargo de despojar á Gerion de sus grandes rebaños, guardados por valientes perros, y lo ejecutó dando muerte al dueño, convertido, para bacer mayor la proeza, en un formidable jayan.

Tityon... Ticio era otro gigante, que ocupaba con su cuerpo nueve yugadas de tierra. Por haber querido atentar al honor de Latona, fue muerto á flechazos por sus hijos Apolo y Diana, y lanzado despues al infierno, dande segun unas tradiciones devoraba un buitre su corazon, y segun otras una serpiente.

V. 11. Sive reges etc... En otra parte: divesne, pris-

co natus ab Inacho, an pauper, et infima de gente sub dio moreris. En otra pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres. En otra æqua lege necessitas sortitur insignes et imos; en otra æqua tellus paupert recluditur regumque pueris, etc.

V. 13. Frustra cruento... En otra parte dant alios Furiz torvo spectacula Marti. Este cuarteto es hermo-

Bisimo.

V. 17. Visendus ater... Cocytus ater, errans flumine languido, es una calificacion escelente de este rio del inflerno. En otra parte dice el poeta omnes una manet nox, et calcanda semel via lethi. Por lo demas, Cocito era el nombre de un rio del Epiro, que nacia en el mismo lago que el Aqueron (el de Joannina) y desaguaba en el mismo mar. Homero, que sin duda habia pasado por la Tesprotia, reconocido el Aqueron y el Cocito, y visto ser malas sus aguas, colocó en el infierno aquellos dos rios. y supuso que el último rodeaba al Tártaro, y se engruesaba con las lágrimas de los insepultos. El puerto formado por la entrada de los mismos rios en el mor, y llamado por la confluencia de sus aguas Puerto dulce, fue el punto de reunion de la escuadra con que Octavio salió en busca de su cólega Antonio, á quien deshizo en Accio. Se pretende que hay en las inmediaciones un lugar que por su denominacion moderna de Glikeon, recuerda la antigua, equivalente à puerto dulce.

V. 18 y 19. Danai genus infame... El poeta liama infame con razon la descendencia de Danao. Fué este un rey de Egipto, que obligado á ceder á un hermano suyo el trono de aquel pais, que ocupára en union con él, se embarcó para la Grecia con cincuenta hijas, tenidas en sus seis ú ocho mugeres. Llegado alli, trabó una contienda con Gelanor, rey de Argos, por resultas de la cual le cedió éste su corona, por los años, segun se dice, de 1586 antes de J. C. cuatro antes de la fundación de Atenas. El rey de Egipto, hermano de Danao, tenia tambien muchos hijos, é informados de la prosperidad de su tio, determinaron cincuenta de ellos salir en busca de sus primas, de que pensaron hacer sus espo-

sas. Danao consintió al parecer en entregarles sus hijas. pero por un motivo que la mitología no fija suficientemente, exigió de ellas que asesinasen á sus maridos en la noche misma de sus bodas, y todas lo hicieron en efecto. menos Hipermenestra, que salvó à su esposo Linceo, el cual, sin que se sepan los motivos de la reconciliacion con su suegro, le sucedió en el trono de Argos. Las cuarenta y nueve hermanas de Hipermenestra fueron condenadas en pena de su crimen, à echar sin fin agua en un tonel agujereado. Horacio parece haber adoptado esta tradicion, sin embargo de variar mucho las relativas á aquel suceso, pues segun algunos mitólogos, las Danaides fueron purificadas de su crimen por Mercurio y Minerva. Lo que no tiene duda es que á pesar del que la fábula atribuye à Danao, los argivos le levantaron un magnifico sepulcro, que el mas célebre de los viageros griegos (Pausanias) vió en pie muchos siglos despues, y le consagraron una estátua en el templo de Apolo délfico.

V. 20. Sisyphus Æolides... Sísifo, hijo de Eolo, pasa por uno de los príncipes mas astutos y emprendedores de la antigüedad, y por el fundador y primer rey de Efira, ciudad á que despues se dió el nombre de Corinto. Los mitólogos convienen en que Sísifo fué condenado á subir continuamente un enorme peñon á lo alto de una montaña, desde donde volvia á precipitarse apenas habia llegado; pero no están de neuerdo en el crímen que le hizo merecedor de aquella pena. Hoy importa poco deslindar este punto, cuando desde muy antiguo viene revelada la

### ODE XV.

IN SUI SOECULI LUXURIAM.

Iam pauca aratro jugera regiæ Moles relinquent: undique latiùs Extenta visentur Lucrino alegoría, y hace 1900 años que nos dijo Lucrecio, «los verdaderos Sistios están en este mundo... agítanse sin término por honores que rara vez ohtienen, y que jamás indemnizan lo que costaron; y esto es lo que significa subir con esfuerzo á lo alto de un monte una roca, que se vuelve á precipitar al momento que llega.» Esta esplicacion de un poeta filósofo hace ver que los hombres ilustres del paganismo no veian en los que el vulgo miraba como hechos, mas que parábolas, emblemas ó alegorías. Esto en cuanto á la idea; en cuanto á la espresion elíptica damnatus longi laboris, ya los gramáticos observaron que equivalia á ad pænam longi laboris.

- V. 21. Linquenda tellus... En otra parte Cedes coemptis saltibus et domo.
- V. 23. Invisas cupressos... El ciprés era un árbol lúgubre, cousagrado á Pluton y Proserpina. Se ponia un ramo en la puerta de la casa donde había un muerto.
- V. 24. Brevem... Epiteto permanente de las cosas efímeras, y como tal, aplicado casi siempre á las flores. Aplicado á un hombre, tiene novedad y energía.
- V. 25. Absumet hæres... En otra parte Extructis in altum divitiis potietur hæres.
- V. 27. Superbo... Otros superbis, otros superbum. Lo mismo puede decirse superbis cænis, que superbo mero, que superbum pavimentum. La leccion mas autorizada es en este caso la mejor.
- V. 28. Pontificum cœnis. Las cenas de los pontifices eran célebres y magnificas.

## ODA XV.

### CONTRA EL LUJO DE SU SIGLO.

Palacios suntuosos Pronto no dejarán tierra al arado: Estanques espaciosos Mas que el lago Lucrino,

| Stagna lacu, platanusque cælebs    |    |
|------------------------------------|----|
| Evincet ulmos: tum violaria, et    | 3  |
| Myrtus, et omnis copia narium      |    |
| Spargent olivetis odorem,          |    |
| Fertilibus domino priori.          |    |
| Tum spissa ramis laurea fervidos   | ,  |
| Excludet ictus. Non ita Romuli     | 10 |
| Præscriptum, et intonsi Catonis    |    |
| Auspiciis, veterumque normă.       |    |
| Privatus illis census erat brevis, |    |
| Commune magnum: nulla decempedis   |    |
| Metata privatis opacam             | 15 |
| Porticus excipiebat Arcton.        |    |
| Nec fortuitum spernere cespitem    |    |
| Leges sinehent annida publica      |    |

# NOTAS.

20

Sumptu jubentes, et Deorum Templa novo decorare saxo.

V. 1 y 2. Regiz moles... Edificios hechos con una magnificencia real. Las casas de campo de algunos romanos poderosos reunian la elegancia de los griegos con el fausto de los persas. Esto por lo que toca á la espresion. Por lo que hace á la idea, me parece que el poeta exagera mucho sus temores. ¿Qué podia ser el terreno que ocupasen las casas de campo para temer que faltase tierra que labrar? Cuando se exagera tanto una idea, se hace falsa, y en lugar de escitarse la conviccion, se promueve la descoufianza.

Aqui y alli veránse, y descollado Plátano estéril sobre el útil pino.

Y copados laureles
Do quier guarecerán de los ardores
Del sirio los vergeles,
Y crecerán un dia
Verde arrayan y perfumadas flores,
Dó la oliva que al dueño enriquecia.

No esto ordenó Quirino,
Ni el Caton de la intonsa cabellera,
Ni el antiguo latino
Se dió á este lujo insano.
Grande el dominio del estado era,
Pequeña la heredad del ciudadano.

No vasta galeria,
Al norte abierta, vano fabricaba;
Pobre cesped cubria
Los privados hogares,
Y á espensas del estado ornar mandaba
La ley con mármol pórticos y altares.

V. 3. Lucrino lacu... Era este un lago que habia entre Bayas y Puzol, y que estaba unido al mar por una calzada antigua, y al lago Averno por un canal que hizo abrir Agripa. Cerca de diez y seis siglos despues (en 1538) salió un volcan del seno del lago, y lo cegó con las materias que arrojo, dejando en su lugar un monte de cenizas rodeado de pantanos. Al sitio se le dió desde entonces el nombre de Montenovo, y antes se habia dado el de Lucrino al lago, porque abundando mucho de peces, daba mucha utifidad, en latin lucrum.

1 + Pictanus cælebs... Quizá Horacio dió al plátano este epiteto, porque las vides no se enredan á él como á los onnos ú otros árboles. En el mismo sentido Virgilio le llamó sterilis, y Ovidio al laurel innuba.

V. 6, Copia narium... Copia florum, quá nares veluti pascamus. Esta es una construccion atrevida, pero de que no falta algun otro ejemplo en los poetas.

V. 11. Intonsi Catonis... El personage à quien aquí se alude, fue el primero que realzó el sobrenombre de Caton, que aplicándose generalmente á todo hombre apañado y laborioso, era desde antiguo muy comun en Roma. Marco Porcio Prisco hizo de aquella calificacion la denominación permanente y gloriosa de la estirpe de que él fue tronco, y de la cual fue vástago el famoso Caton de Utica, de quien hablé en las notas á la oda doce del primer libro. Caton el antiguo, ó el Censor (pues con estas dos calificaciones se le distingue de los otros individuos ilustres de su familia) nació el año 232 antes de J. C. en Túsculo (hov Frascati) de padres plebeyos v poco acomodados; sirvió algun tiempo en el ejército de Fabio Máximo, y se retiró despues á Sabinia á cultivar su pequeña hacienda, donde hábitos de economía, y servicios prestados á los labradores vecinos que necesitaban de consejo, fijaron la atencion de Valerio Flaco, rico propietario del mismo pais, y sujeto de influjo en Roma. Llevóle éste á la ciudad, y allí se distinguió en breve Caton por su vigorosa elocuencia, y sobre todo por la austeridad de sus costumbres. A la edad de treinta años fue nombrado tribuno militar en Sicilia, y en seguida cuestor ó pagador del ejército que el célebre Escipion reunia allí para pasar á Africa, y en el cual quiso introducir Caton economías poco compatibles con las altas miras del general. Indispúsose con él de resultas, pero no sin adquirir por ello cierta popularidad, que le valió primero el empleo de edil, despues el de pretor, en seguida el gobierno de la Cerdeña, mas tarde el consulado, y en fin los honores del triunfo, por la prontitud con que comprimió los esfuerzos de los habitantes de la España citerior que habian sacudido el yugo. Ilustrado

despues por nuevas proezas en Tracia y en Tesalia volvió á Roma á solicitar el importante cargo de censor; y obtenido por el ascendiente de su carácter, le desempeñó con una entereza que le acarreó muchos y muy poderosos enemigos. Ya muy viejo, fue enviado á Africa en calidad de comisario para arreglar las desavenencias suscitadas entre Masinisa y los cartagineses, y la impresion que en él produjeron los grandes recursos de esta republica, le hizo concebir la idea de destruirla. y concluir desde entonces sus discursos en el Senado con la frase que se ha hecho proverbial, Delenda est Carthago. Marco Porcio Caton murió de edad de 85 años en el de 147 antes de J. C. En el último periodo de su vida mitigó un poco su habitual aspereza, asistio á banquetes, y se conformó á usos que durante muchos años habia combatido con gran teson: pero ni por eso, ni por el cuidado con que en el mismo periodo se aplicó á aumentar las riquezas que acumulára, se rebajó en la opinion comun la idea de su austeridad primitiva, que despues de veinte siglos se cita todavia como un modelo en su género. Caton escribió muchas obras, de las cuales solo ha llegado hasta nosotros la que intituló De re rustica, y que es un tratado de agricultura, jardinería y economía rural. El epiteto de intonsus que en esta y en otras partes dió Horacio à Caton, denota tan solo que conservó durante toda su vida la costumbre antigua de no cortarse ni arreglarse el pelo.

V. 13. Census... Del verbo censere, que en una de sus várias acepciones significaba «formar el padron ó lista de los ciudadanos,» se derivaron los sustantivos census y censor. Por el primero se designaba la consistencia del caudal de cada individuo, y por el segundo, el magistrado encargado de su averiguacion, y de la formacion y rectificacion de los padrones en que constaba la riqueza de todos. Formar el censo, fue pues originariamente la incumbencia del censor, y á esta se agregó despues la inspeccion sobre las costumbres, creyéndose que nadie podia velar mejor sobre su pureza, que el que por su oficio debia conocer los medios de subsistencia de cada

uno. En tiempo de Caton todavía la riqueza estaba en pocas manos, ó lo que es lo mismo, no se había hecho tan general su uso, como lo hicieron despues las conquistas, el comercio, la usura, y otra multitud de operaciones lucrativas, á que se fueron sucesivamente dedicando todas las clases. Por eso se podía decir de aquella época, lo que dice aqui el poeta; privatus census erat brevis.

V. 14. Decempedis... Medida de diez pies. La construccion es, Nulla porticus metata decempedis excipie-bat privatis opacam Arcton; esto es, «los particulares no podian construir pórticos, medidos con la regla de diez pies, para proporcionarse la media luz de que gozan las piezas espuestas al norte.» Ya se vé que esto es embarazado y oscuro, y que era menester darle claridad y elegancia en la traduccion.

V. 15. Opacam Arcton excipiebat... Recibia la opaca luz del norte. La calificacion de opaca dada á la constelacion septentrional llamada Arctos, es eminentemente poética. Ya he habiado de aquella constelacion en la nota al verso tercero de la oda veinte y seis del libro primero.

V. 17. Nec fortuitum etc... «La ley no le permitia despreciar el cesped que por casualidad encontraba, » es la

#### ODE XVI.

#### AD GROSPHUM.

Otium Divos rogat in patenti
Prensus Ægæo, simul atra nubes
Condidit lunam, neque certa fulgent
Sidera nautis.
Otium bello furiosa Thrace,
Otium Medi pharetra decori,

5

traduccion literal, y ya se vé que á esta frase ambigua se pueden dar muy distintas interpretaciones. El mayor número de los que de ellas se ocuparon, creyó que la espresion equivalía á «la ley no le permitia abandonar la casa fabricada con céspedes,» es decir, «el humilde y pobre hogar de sus padres, hecho de tierra, segun la costumbre antigua;» y en este sentido he traducido yo el periodo. Pero no seria imposible que tuviese razon un moderno traductor francés, que virtió asi el pasage.

> Il trouvait le repos sur un gazon rustique, Et nos lois reservaient les marbres precieux, Payès de l'épargne publique, A parer nos citès et les temples des dieux.

Si yo hubiese creido deber adoptar esta esplicacion, la habria podido espresar del modo siguiente:

No vesta galería Al norte abierta, vano fabricaba; Sobre el cesped dormia, Mientra el mármol labrado La ley para los templos reservaba Construidos á espensas del estado,

ODA XVI.

A GROSFO.

Pide sosiego al cielo el navegante Enmedio el ponto, si encubrió la luna Nube importuna, y los luceros claros Que le guiaban.

Pidelo el medo con su aljaba erguido, Pidelo el tracio en los combates ciego, Grosphe, non gemmis, neque purpurâ venale nec auro.

Non enim gazæ, neque consularis Summovet lictor miseros tumultus Mentis, et Guras laqueata circùm Tecta volantes.

Vivitur parvo bene, cui paternum

Splendet in mensa tenui salinum;

Nec leves somnos timor aut cupido

Sordidus aufert.

20

Quid brevi fortes jaculamur ævo Multa? quid terras alio calentes Sole mutamus? patriæ quis exul Se quoque fugit?

Scandit æratas vitiosa naves

Cura, nec turmas equitum relinquit,

Ocior cervis, et agente nimbos

Ocior Euro.

Lætus in præsens animus, quod ultra est 25 Oderit curare, et amara lento Temperet risu: nihil est ab omni Parte beatum.

Abstulit clarum cita mors Achilem;
Longa Tithonum minuit senectus;
Bt mihi forsan, tibi quod negarit,
Porriget hora.

Te greges centum, Siculæque circum

Dulce sosiego, que á comprar no alcanzan Púrpura ni oro.

Que ni riquezas ni lictor de cónsul Lanzan terrores de agitado pecho, Ni de alto techo revolando en torno Lívida Cuita.

Vive dichoso el que heredada copa Vé en sóbria mesa relucir ufano, Y miedo insano, ni codicia baja Turba su sueño.

Y ¿á qué ansias largas, si la vida es corta? ¿A qué trocamos por estraño cielo El pátrio suelo? Huyendo de su patria ¿Quién de sí huye?

Sube la Cuita à la ferrada nao, Y mas que el ciervo síguele ligera A la lid fiera, ó que lanzando el noto Hórridas nubes.

Contenta el alma con el bien presente,
Tema lanzarse al porvenir oscuro,
Y el golpe duro de la suerte temple
Blanda sonrisa.

Bienes cumplidos el mortal no goza: Muerte temprana à Aquiles arrebata, Vejez ingrata de Titon gallardo Postra los brios.

Y á mí placeres y ventura acaso, Que á tí te nieguen, me darán los hados, Pues si en los prados tus rebaños, Grosfo, Sículos pacen:

TOMO I.

90

Mugiunt vacce; tibi tollit hinnitum

Apta quadrigis equa; te bis Afro

Murros tinote

**3**5

Vestiunt lanæ: mihi parva rura, et Spiritum Graiæ tenuem Camenæ Parca non mendax dedit, et malignum Spernere vulgus.

#### NOTAS.

Si hombres de costumbres severas condenaron alguna vez que Horacio escitase á uno ú otro de sus amigos á conjurar con los placeres del cuerpo las borrascas del alma, mas veces debieron aplaudir la entereza con que proclamó las máximas de la moral mas elevada, ó la dulzara con que las insinuó, realzando en unos casos la gravedad de las sentencias con la energía de la espresion. y revistiéndolas en otros de las galas todas de la poesía. La oda sobre que discurro, es una de las mas perfectas en este último género. Empezando por señalar el ardor con que los que se dedican à tareas penosas, anbelan el reposo del cuerpo, se eleva de repente el poeta a la necesidad del reposo del alma, fija las condiciones con que se puede asegurar el logro de este beneficio, y desenvuelve con sencilla magestad, y pone al alcance de todas las inteligencias, las verdades mas consoladoras; y todo esto, en versos de los mas ricos y sonoros que inspiró jamás la Musa de la filosofía. Villegas tradujo esta oda, en la cual se debe estudiar el génio de la poesía sublime.

V. 1. Ottum... En la oda primera del libro primero hemos visto ya luctantem fluctibus Africum mercator metuens, otium laudat.

V. 2. Ægżo... Se pretende que el nombre de Egeo, que se dió en lo antiguo á la parte del mediterráneo que

Si en torno tuyo mugen tus novillas, Si oyes tus yeguas relinchar lozanas, Y vistes lanas, veces dos en tirio Múrice tintas.

A mí anuncióme horóscopo seguro Pequeños campos, y del estro griego El sacro fuego, y despreciar la insana Plebe maligna.

hoy ilamamos el archipiélago, se derivó de la palabra griega aigas (cabras), porque se decia que el movimiento de las aguas de aquel mar era parecido á los saltos de estos animales. Otros supusieron que la denominacion se referia á los grupos de islas de que está sembrado el mismo mar, y que algunos dijeron presentar el aspecto de una manada de cabras.

- V. 6. Medi... Los gefes de los medos, y en general los de todos los pueblos del Oriente, llevaban armas muy ricas, y se presentaban cargados de flechas en los combates.
- V. 7. Grosphe... Es muy probable que este era el Pompeyo Grosfo, de quien se habla en la epístola doce del primer libro.
- V. 9. Non enim gazæ... Hermosisima estrofa. El miseros tumultus mentis presenta una imagen magnifica.
- V. 11. Curas laqueata circúm... Igualmente magnífica es la imágen que presentan «las Cuitas revoloteando al rededor de las techumbres artesonadas.» Yo referí en otra parte el pacto por el cual se apoderó del espíritu del hombre la triste divinidad llamada Cuita, y procuré fijar la atencion sobre el significado de aquella personificacion instructiva. El poeta no se contentó aquí con el recuerdo de la influencia de aquel numen sobre los destinos humanos, sino que quiso multiplicarla, subdividirla, ó generalizaria, dande cuerpo y álas á muchas Cuitas, y ha-

ciéndolas volar particularmente sobre los techos de los palacios. En este cuadro no hay solo que admirar lo grandioso de la invencion, sino la proporcion de las figuras, ó sea, la regularidad de sus dimensiones. A esta regularidad y proporcion en pintura, equivalen en poesía la exactitud y la analogía de las metáforas. Yo opondré á la atrevida y brillante que emplea aquí Horacio, las incoherentes y desatinadas que uno de nuestros poetas modernos puso en boca de un embajador á quien hiso decir:

Hartos dias la guerra dolorosa
Sembró por las estériles campañas,
En vez del grano bienhechor de vida,
Larga semilla de hambre y de desgracia.
Donde antes flores y placer, ahora
Cadáveres y horror huella la planta;
Y en olor de sepulcro, en vez de rosas,
El aire tiñe sus funestas alas.

Evitemos en honor del malogrado Cienfuegos el hacer comentarios sobre esta guerra sembrando semilio de hambre, estas alas funestas, teñidas en olor de sepulcro, esta

planta hollando placer y horror, etc.

V. 13 y 14. Paternum salinum... El salero está por cualquier mueble. El sentido es, que aquel es feliz, que contento con poco, no hace cubrir su mesa con una bajilla esquisita, sino que se sirve de los muebles que heredó de su padre. Turnebo y Lambino embrollaron este pasage con mucha y muy inoportuna erudicion.

V. 17. Quid brevi fortes etc... ¿Para qué tiramos tan lejos, teniendo el blanco tan cerca? Esta reflexion es fe

un tiempo muy exacta y muy poética.

V. 21. Scandit... En la estrofa décima de la oda primera del libro siguiente se repite esta idea en los mismos términos.

V. 23. Octor cervis... Las dos comparaciones son hermosas, pero la segunda encarece demasiado sobre la primera. Hubiera sido quizá mas conveniente tomar las dos en una misma clase de objetos, es decir, ó en los anima-

les, ó en los meteoros, cuidando simplemente de que la última encareciese sobre la otra. A lo menos nuestro gusto exige que entre dos comparaciones sucesivas de esta especie, no haya una distancia tan grande como entre los ciervos y los vientos. Por eso sin duda hubo quien sustituyó aquinimbis á cervis, y leyó elegantemente, aunque sin autoridad.

Ocior mimbis, et agente nimbos Ocior Euro.

V. 26. Lento... Este no es quizá un epiteto conveniente de risu, pero los que leyeron læto en su lugar, cayeron en el inconveniente de repetir al fin de este verso la palabra con que empezaba el anterior. Horacio no incurria en semejantes descuidos.

V. 27 y 28. Nihil est ab omni parte beatum... Por este y otros muchos pasages, sobre que no podria siempre llamar la atencion sin hacerme fastidioso, se ve que Horacio filosofaba sin esfuerzo. Ordinariamente un verso, y muchas veces un hemistiquio revisten de las galas poéticas una sentencia filosofica, destinada á pasar en proverbio. De esta clase es la que hace el objeto de esta nota.

V. 29. Achillen.... Aquiles fué muerto en la flor de su edad, expiando asi la gloria de que desde muy jóven se habia cubierto. De Titon ya hablé en las notas á la oda veinte y ocho del libro anterior.

V. 32. Hora... El hado, el destino.

V. 86. Murice... El múrice era un marisco que contenia una especie de calamar, con cuya sangre se hacia el tinte encarnado, que hoy se elabora con el insecto llamado cochinilla. Cogíase particularmente aquel marisco en las costas de Africa, y las telas que con él se teñian, se fabricaban en las ciudades litorales de la Fenicia. De este pasage se infiere que el tinte se daba en dos veces.

V. 39. Parca non mendax... Esto es lo que entre nosotros se llama signo ú horóscopo. Creian los antiguos que las Parcas escribian los hados del recien nacido al sétimo dia de su nacimiento. Sin duda á Horacio se le habia anunciado el talento poético que debía tener, y el aceso habia justificado esta prediccion.

#### ODE XVIL

#### AD MECENATEM.

Cur me querelis examinas tuis?
Nec Dis amicum est, nec mihi, te prius
Obire, Maccenas, mearum
Grande decus, columenque rerum.

Ah! te, meæ si partem animæ, rapit 5
Maturier vis, quid moror altera,
Nec charas æquè, nec superstes
Integer? Ille dies utramque

Ducet ruinam: non ego perfidum

Dixi sacramentum: ibimus, ibimus

Utcumque præcedes, supremum

Carpere iter comites parati.

Me nec Chimæræ spiritus igneæ,
Nec si resurgat centimanus gigas,
Divellet umquam: sic potenti 15
Justitiæ placitumque Parcis.

Seu Libra, seu me Scorpius aspicit

Formidolosus, pars violentior

Natalis horæ, seu tyrannus

Hesperiæ Capricornus undæ, 20

Utrumque nostrum incredibili modo Consentit astrum. Te Jovis impio

#### ODA XVII.

#### A MECENAS.

¿Por qué, claro Mecenas, Mi amparo, lustre y gloria, De susto con tus quejas mi alma llenas? Ni lo sufriera yo, ni quiere el cielo Que primero que yo dejes tú el suelo.

¡Ah! si á tí, de mi vida mitad cara,
De la Parca inflexible
El temprano rigor arrebatára,
¿A la que mas querida siempre fuera,
Cómo la otra mitad sobreviviera?

De ambas vidas el fin un mismo dia Verá; no será vano Mi juramento, no; la amistad mia Dó quier te seguirá; fiel compañero, Contigo haré el viaje postrimero;

Ni el soplo abrasador separarános De la fatal Quimera, Ni el terrible gigante de cien manos. Asi Temis potente lo previno, Asi, Mecenas, lo ordenó el destino.

Y ó la luz de Escorpion mi nacimiento Alumbrase funesta, O Libra, ó Capricornio, que violento Del mar occidental las olas riza, Mi estrella con la tuya aimpatiza Tutela Saturno refulgens
Eripuit, volucrisque fati
Tardavit alas; cum populus frequens 25°
Lætum theatris ter crepuit sonum:
Me truncus illapsus cerebro
Sustulerat, nisi Faunus ictum
Dextra levasset, Mercurialium
Custos virorum. Reddere victimas 30
Ædemque votivam memento:
Nos humilem feriemus agnam.

#### NOTAS.

Esta oda es muy delicada. Se ven en ella brillar á la par el sentimiento y la imaginacion.

V. 1. Cur me querelis... Mecenas era muy aprehensivo, y se quejaba mucho de sus males. A la verdad no lo hacia sin motivo, pues desde muy jóven le empezó a minar una calentura lenta, de que apenas se veia libre en cortos periodos.

V. 2 y 3. Te prius obire... Horacio tuvo razon, pues segun la opinion mas comun, murió en efecto un mes antes que Mecenas.

V. 5. Ah! te mex... Los autores de nuestras comedias del siglo XVII tan familiarizados con la metafísica del amor, no sobrepujaron á Horacio en esta estrofa. La diferencia única que hay es que aqui estos sentimientos están en boca de un poeta que escribe pensando, y alli están en la de un cualquiera que habla sin pensar.

V. 7. Nec charus æqué... Ni tan amado como tè, es frase que puede espresar dos ideas; ó «yo no soy tan querido de todos como tú,» ó bien «mi existencia, que es la mitad de la tuya, no me es tan cara como la de la otra mitad que eres tú.» Esto último es mas delicado y tierno, y por eso he praferido esta esplicacion.

Jove te libró á tí del despiadado Influjo de Saturno, Y el vuelo retardó de fatal hado, Y en el teatro el pueblo mostró atento Con tres salvas de aplausos su contento.

Y á mí un árbol me hundiera al Orco frio, Si el golpe no parára Fauno, de los poetas numen pio. Tú, templo y holocaustos acelera, Yo inmolaré entretanto una cordera.

V. 7 y 8. Nec superstes integer... Es decir, «yo no puedo sobrevivirte, porque muerto tú, no quedaria yo entero, pues contigo habria perecido mi mas cara mitad.» Esto, como he observado antes, es demasiado metafísico, por mas que conste el entrañable cariño que profesaba el poeta al magnate.

V. 13. Chimæræ... Véase la nota al verso veinte y cuatro de la oda veinte y siete del primer libro.

V. 14. Gigas... Otros Gyas y Gyges. Todo importa muy poco. Se trata de un gigante de cien brazos, pero gigas se lee en los manuscritos antiguos, veteres membrane summo consensu gigas, dice Torrencio, y lo mismo aseguran Vanderbourg y otros. Supuesto que sea igual el sentido, ¿por qué apartarse de las lecciones mas autorizadas?

V. 16. Justitiæ placitumque Parcis... Sic justitiæ placitum, vale tanto como «asi lo exige mi gratitud;» y «Sic placitum Parcis, como asi lo ordenó el Destino.» Son dos motivos diferentes, pero igualmente poderosos.

V. 17. Libra... El sétimo signo de Zodiaco. En la nota sobre el verso treinta y nueve de la oda anterior, hablé de la supersticion de los signos. La mitología supuso que cuando Astrea, ofendida de los crímenes de los hombres, se retiró al Cielo, fué su balanza convertida en la constelacion que se llamó libra. La idea de convertir en

un grupo de astros el instrumento con que se petaban las decisiones de la justicia, es ingeniosa y elevada.

Scorpius... Octavo signo del zodiaco. La mitología le dió el nombre de Escorpion, por haber sido convertido en la constelacion asi llamada el reptil del mismo nombre que mordió al cazador Orion, en castigo del ergullo que le inspiraban su pujanza y destreza en la caza. Los antiguos vieron en aquella trasformacion un recuerdo permanente de la pena impuesta á la jactancia. Los astrólogos reputaron despues funesto aquel signo, como sujeto al imperio de Marte.

V. 20. Capricornus... Décimo signo del zodiaco. Parece que el nombre de Capricornio se derivó de la idea que se tenia, de que las estrellas que forman aquella constelacion presentaban la figura de una cabra. Los mitólogos no están de acuerdo en quien fué el personage trasformado. Horacio llama al Capricornio, tyrannus Hesperiæ undæ, porque en el mes de diciembre, que es cuando el sol entra en este signo, son muy frecuentes las borrascas.

V. 22. Te Jovis impio... Para probar que habia una

#### ODE XVIII.

#### IN AVAROS.

Non ebur, neque aureum

Mea renidet in domo lacunar:
Non trabes Hymettiæ

Premunt columnas ultima recisas
Africa; neque Attali
Ignotus hæres regiam occupavi:
Nec Laconicas mihi

Trahunt honestæ purpuras clientæ.

5

singular conformidad entre la estrella de Mecenas y la de Horacio, cita éste el modo milagroso, con que él por el favor de Mercurio, y Mecenas por el de Júpiter, se libertaron de dos graves riesgos que corrieron. El poeta especifica el suyo, es decir, el hundimiento del árbol que se desplomó sobre él, pero no determina el peligro de que supone escapado á Mecenas. Es verosimil que fuese de la misma especie que el que corrió Horacio, pues de otra manera no resultaria justificada la conformidad de destinos sobre que insiste el poeta.

V. 25. Cum populus frequens... De estos aplausos que recibió Mecenas, hablé ya en las notas a la oda veinte del libro anterior.

V. 28. Nist Faunus ictum... A Fauno no tocaba en rigor intervenir en semejante negocio. Su carácter de divinidad campestre fué sin duda la que, per ser en el campo la aventura, hizo atribuirle aquel favor.

V. 29. Mercurialium custos virorum... Se sabe que Mercurio era el protector de los sábios, y mas particularmente de los poetas, que por esta razon se llamaron Mercuriales viri.

#### ODA XVIII.

#### CONTRA LOS AVAROS.

No artesones dorados

Ni bruñido marfil mi casa abriga,

Ni abruma himecia viga

Los mármoles en Africa labrados.

De Atalo la manida

No ocupé régia con violencia ó dolo,

Ni hilan para mí solo

Matronas lana en múrica teñida.

# LIBER II.

| At fides, et inge |
|-------------------|
|-------------------|

| Benigna | vena   | est; | paupere  | mque dives | - 10 |
|---------|--------|------|----------|------------|------|
| Me      | petit. | Nil  | il supra |            |      |

| Deos | lacesso, | nec   | potentem | amicun |
|------|----------|-------|----------|--------|
|      | Largiora | flagi | to,      |        |

| Satis | beatus  | unicis | Sabinis. |    |
|-------|---------|--------|----------|----|
|       | Truditu | r dies | die,     | 43 |

| Novæque | pergunt | interire | Lunæ |
|---------|---------|----------|------|
| Tu      | secanda | marmora  |      |

| Locas | sub | ipsum | funus  | , et | sepulcri |
|-------|-----|-------|--------|------|----------|
| ]     | mme | mor,  | struis | dom  | 108;     |

| Marisque | Baiis | obstrepentis | urges | 20 |
|----------|-------|--------------|-------|----|
| Sum      | move  | e litora.    |       |    |

| Parum | locu | ples | continer | ate | ripå.          |
|-------|------|------|----------|-----|----------------|
| Q     | uid, | quòd | usque    | pr  | oxim <b>os</b> |

| Revellis | agri  | terminos, | et | ultra |    |
|----------|-------|-----------|----|-------|----|
| Lin      | nites | clientium |    |       | 25 |

| Salis | avarus  | ? Pellitur | paternos |
|-------|---------|------------|----------|
|       | In sing | ferens     | Dens     |

| Et | uxor | et | vir,   | sordidosque | natos |
|----|------|----|--------|-------------|-------|
|    | Nu   | Ца | certic | r tamem     |       |

| Rapacis | Orci   | fine | destinata | 36 |
|---------|--------|------|-----------|----|
| Au      | la div | item | manet     |    |

# Herum. Quid ultra tendis? Æqua tellus Pauperi recluditur,

# Regumque pueris: nec satelles Orci

Pobre, mas con mi vena
Fácil, fecunda, y mi honradez dichoso,
Me busca el poderoso;
Y satisfecho con mi quinta amena,
No á los dioses fatigo
Con vanas ó ambiciosas pretensiones,
Ni mas cuantiosos dones
Que pedir tengo á mi potente amigo.
Hoy empuja á mañana;

Luna nueva al ocaso se derrumba;
¡Y al borde de la tumba

Hay quien en pulir mármoles se afana!

Casas alzar ensayas,

Y no cabiendo en la espaciosa tierra, Al mar haces la guerra, Y el ansia ostentas de ensanchar sus playas.

¡Qué mucho, si traspasa Linderos santos tu codicia ardiente, E invades del cliente Los pobres campos y la humilde casa!

Llevan de ella lanzados Cónyuges tiernos, que cruel combates, Sus queridos Penates, Y sus hijos llorosos y estenuados.

Mas no mejor palacio
Al rico guarda el Orco que le abisma.
Para todos la misma,
La tierra al rey y al pobre abre su espacio.
¿Do vá pues tu porfía?

No por oro el barquero del Leteo

Callidum Promethea 35
Revexit auro captus. Hic superbum
Tantalum atque Tantali
Genus coercet: hic levare functum
Pauperem laboribus,
Vocatus atque non vocatus audit. 40

#### NOTAS.

Esta es una de las mas elegantes y vigerosas odas de Horacio. En la primera parte se muestra él no solo contento sino ufano de su suerte, y comedido á par que satisfecho: en la segunda hace contrastar con la sencillez de su vida y la moderacion de sus deseos, el lujo escandaloso y la avaricia cruel de aigunos de los ricos especuladores de su tiempo. La pieza concluye con reflexiones filosóficas de incontrovertible verdad y de oportuna aplicacion. Las ideas siempre elevadas están realzadas por una espresion generalmente correcta, y por una especial combinacion métriça, de que no nos dejó Horacio otra muestra.

- V. 3. Hymettia... Estas vigas del monte Himeto han sido el tormento de los comentadores. Aquel monte del Atica, dicen, era célebre solamente por sus canteras y sus mieles. ¿Eran de mármol las vigas? Pero esto es inaudito. Hé aqui pues la necesidad de una correccion, y hé aqui el orígen del Hymettias que han sustituido los editores mas atrevidos. Plinio y Estrabon hablan sin embargo de vigas de mármol, y no es dificil que en el monte Himeto hubiera tambien buenas maderas. ¿ No es mejor esplicar este pasage en uno de estos dos sentidos, que introducir una correccion arbitraria?
- V. 4. Recisas... Los que lean Hymettias deben leer recisæ, haciendo concordar el primer adjetivo con columnas, y el segundo con trabes. Los que lean columnas recisas ultima Africa, entenderán hechas estas columnas

Al sagaz Prometeo

A la luz retornó del claro dia.

A Tántalo en cadenas

Caron retiene y á su estirpe cruda,

Y al indigente ayuda

Cuando el término llega de sus penas,

de mármol de Numidia, que no sin escándalo empleó en la portada de su casa Marco Lépido, cólega de Catulo en el consulado.

V. 6. Ignotus hæres... Por muerte de Euménes, rev de Pérgamo, ocupó el trono de aquella ciudad su bermano Atalo, al cual debia sucederle un sobrino del mismo nombre, conocido en la historia con el sobrenombre de Filometor. Disputó á este la herencia su hermano Aristónico, que por de pronto obtuvo algunas ventajas contra los romanos, auxiliares del rey legítimo, pero que vencido al fin, fue llevado á Roma, y murió encerrado en una prision. Atalo fue restablecido, y por recompensa del servicio que en ello le habian hecho sus aliados, recabaron de él con sugestiones y amaños, que instituyese por heredero al pueblo romano. A este supusieron algunos comentadores que designó Horacio con la calificacion de ignotus hæres; mientras que los mas, alegando que no se podia calificar de desconocido al pueblo del mas poderoso estado del orbe, pretendieron que el poeta aludió con aquella designacion al desposeido Aristónico. Yo por mi parte creo que tampoco se podia llamar desconocido á un príncipe, que hijo de Euménes y sobrino de Atalo. habia adquirido cierta nombradía, tanto por algunas victorias que obtuvo sobre los romanos, como por su trágico fin. Horacio por otra parte, pasando revista à várias de las situaciones mas aventajadas y envidiables, no podia comprender eutre ellas la de un temerario, á quien una larga série de reveses condenó á todas las especies de ignominia, y euva miserable suerte no permitia que se le

hiciese figurar al lado de los que poseian grandes riquezas, ostentaban gran lujo, y tenian una elevada clientela. Por el contrario figuraba altamente al lado de estos un pueblo, que á la consideracion que debia á su poder, añadia la que no podian menos de darle las grandes riquezas que le adjudicó el testamento de Atalo. Añadiré aun que aqui la palabra ignotus no se aplica rigorosamente al heredero, sino á los motivos de la herencia; y desconocido heredero, equivale à heredero de quien no se conocen los titulos ó los derechos, «heredero por la violencia ó por el dolo, » como he traducido, procurando asi conservar la anfibología del original. Todavia diré que la calificacion de desconocido puede aplicarse en otro sentido ó bajo otro concepto al pueblo romano, cuyos derechos à la berencia de Atalo no se fundaban à la verdad, sino en las tramas desconocidas de los agentes de Roma para arrancar al débit monarca la disposicion testamentaria bajo que falleció. Entendiendo asi la designacion sobre que discurro, adquiere ella gran realce, pues envuelve una censura tácita de las captaciones habituales del gobierno de Roma, como la indicacion de las construcciones hechas con materiales llevados de Africa y de Grecia, envuelve la censura del lujo que afligia y escandalizaba á la capital del mundo, y de que Horacio se quejó en muchas ocasiones.

- V. 7. Laconicas... En la parte de las costas de la antigua Laconia, que hoy corresponde al territorio de Maina y sus adyacentes, se pescaba, como en las de Africa y Siria, el múrice de que hablé en las notas á la oda diez y seis.
- V. 9. Fides... En mi primera traduccion vertí fides por laud. Pero reflexionando sobre el contexto del periodo entero, hallé que el laud añadido á la vena poética, seria un pleonasmo vulgar. Horacio, felicitándose de su lira y su vena poética, se recomienda menos, que añadiendo á su ingenio su probidad; y probidad, y cuerda de laud significa en latin la palabra fides.
- V. 14. Unicis Sabinis... La casa de campo que Mecenas habia regalado á Horacio en el país de los sabinos.

- V. 17 y 18. Secanda marmora locas... Literalmente ajustas ó contratas la aserradura de los mármoles, que has de emplear en tus construcciones.
- V. 20. Baiis... La ciudad de Bayas en Campania, á tres leguas de Nápoles, era célebre por sus aguas termales, por su dulcísimo temperamento, y por las magnificas casas de campo que tenian en su término los romanos mas acomodados.
- V. 21. Summovere litora... Yo he hablado en otra parte de la manía que en tiempo de Horacio cundió de edificar palacios dentro del mar, levantando para ello grandes y costosas calzadas.
- V. 24. Revellis agri terminos... Entre los antiguos era un delito enorme arrancar ó traspasar las lindes ó términos. Numa Pompilio, queriendo dar á la propiedad el apoyo de la religion, proclamó la existencia de un numen encargado de la proteccion de los linderos, y le erigió un templo, y le bizo tributar culto, bajo el nombre de Término. A este dios se hacian diferentes especies de sacrificios, de los cuales eran los mas comunes los que en cierto periodo del año disponian los dueños de propiedades colindantes. Las tradiciones antiguas sancionaron el respeto á Término, hasta el punto de suponer que habiendo determinado Tarquino el soberbio erigir un templo á Júpiter en el moute Tarpeyo, y siendo para ello necesario demoler algunos de los que allí tenian los otros dioses. todos ellos consintieron, escepto Término, y fue necesario dejarle dentro del recinto que se consagró al dios de los dioses. Esta tradicion tenia por objeto santificar la inmovilidad de las lindes.
- V. 26: Pellitur paternos... La injusticia es tanto mayor, cuanto que se supone cometida con un cliente, á quien se despoja de sus bienes, y se lanza de su heredad. Estos infelices, espelidos de su casa, llevando consigo sus Penates y sus hijos medio desnudos, forman un grupo admirable. Es menester repetirlo, esta es la poesía.
- V. 29. Nulla certior... El contraste sigue inmediatamente. Los poderosos tienen siempre medios de eludir el rigor de las leyes, pero la muerte hace iguales á todos

los hombres. La construccion es: Nulla certior aula destinata fine rapacis Orci, manet divitem herum, y la traduccion: «en los confines del Orco voraz no hay para los ricos destinado palacio especial ni privilegiado;» esto es, «pobres y ricos se alojan como van llegando.» La frase latina siempre resulta algo embarazada, y asi se prueba por la multitud de interpretaciones á que ha dado lugar.

V. 30. Fine... Otros sede con menos autoridad, pero

quizá con mejor sentido.

V. 34. Satelles Orci... Caron, patron de la barca en que las almas de los muertos pasaban el Leteo, mediante

#### ODE XIX.

#### DITHYRAMBUS.

Bacchum in remotis carmina rupibus Vidi docentem, credite posteri, Nymphasque discentes, et aures Capripedum Satyrorum acutas.

Evoe! recenti mens trepidat metu, Plenoque Bacchi pectore turbidum Lætatur. Evoe! parce Liber, Parce, gravi metuende thyrso.

Fas pervicaces est mihi Thiadas,
Vinique fontem, lactis et uberes 10
Cantare rivos, atque truncis
Lapsa cavis iterare mella.

5

Fas et beatæ conjugis additum

un estipendio, que se tenia cuidado de poner en el ataud. Ya hablé de él en otra ocasion, y en otras de Prometeo, Tántalo, y de los mas importantes ó señalados descendientes de este último, á saber, Pélope, Atreo y Agamenon.

V. 40. Vocatus atque non vocatus... La construccion es, vocatus et non vocatus, audit levare, esto es, audit ut sublevet. Tambien es algo singular esta locucion. Ella sin embargo parece envolver una distincion entre el destino que la muerte reserva al rico y al pobre: « á este le exime de trabajos, al rico le pfiva de placeres. »

#### ODA XIX.

#### CANCION A BACO.

A Baco entre peñascos escarpados (Creedlo venideros) Ví cantar, y aprendian Las Ninfas sus canciones, y arrobados Los capripedos Sátiros le oian.

¡Evoé! Santo temor mi mente agita; Del dios mi pecho lleno Alborozado.late.

Tú, cuyo tirso aterra al que te irrita, Perdona, ó dios, al inflamado vate.

Que es permitido en arrebatos pios
Cantar de las Bacantes
Los alaridos roncos,
De vino fuentes, y de leche rios,
Y destilando miel cóncavos troncos;
Y á tu divina esposa al cielo alzada,

Stellis honorem, tectaque Penthei Disjecta non leni ruinà, Thracis et exitium Lycurgi.

15

Tu flectis amnes, tu mare barbarum; Tu separatis uvidus in jugis Nodo coerces viperino Bistonidum sine fraude crines.

20

Tu cum Parentis regna per arduum Cohors gigantum scanderet impia, Rhætum retorsisti leonis Unguibus, horribilique mala.

Quamquam choreis aptior et jocis Ludoque dictus, non sat idoneus Pugnæ ferebaris; sed idem Pacis eras mediusque belli.

25

Te vidit insons Cerberus aureo Cornu decorum, leniter atterens 30 Caudam, et recedentis trilingui Ore pedes tetigitque crura.

## NOTAS.

Esta pieza contiene un elogio magnifico de una divinidad pagana, que era, y debia ser muy respetada de aquellos que creian que habia hecho muchos beneficios al género humano. El poeta se abandona al principio á un Aumentando las luces
Del estrellado velo;
La impiedad de Licurgo castigada,
Y el alcázar de Pénteo por el suelo.
Tú el mar de la India domas, tú los rios
Enfrenas, tú beodo
De las tracias sañudas
Impunemente entre los riscos frios
Los cabellos con víboras anudas.

Y cuando el reino de tu padre un dia Presumieron gigantes Escalar insolentes, De Reto confundieron la osadia Tus garras de leon y agudos dientes.

Diestro solo en donaire, juego y danzas, Mas no hábil á arduas lides, Te reputó la tierra; No sospechó en tu brazo tal pujanza; Pero tú eras igual en paz y en guerra.

Adornado de cuerno refulgente Te vé manso el Gerbero; Y al partir tus pies toca, Y la cola agitando suavemente, Los lame humilde con trilingüe boca.

entusiasmo, semejante al que en las fiestas que se hacian en honor de esta divinidad, se apoderaba de sus sacerdotisas; pero notando que Baco podria ofenderse de ciertas revelaciones, canta sus beneficios, sus venganzas, sus combates, y todo con una fuerza, con una pompa, que hace tanto honor á su talento lírico, como á sus sentimientos religiosos. D. Alberto Lista tradujo esta pieza.

- V. 1. In remotis rupibus... Mas abajo se lee tambien in jugis separatis; y esta especie de atencion, que parece tenia el dios en elegir los sitios escusados por teatro de sus misterios, es la que hace pedir al poeta perdon de revelar secretos que no debian publicarse.
- V. 4. Acutas... Por arrectas. La traduccion literal es, ví aguzadas, ó puestas de punta las orejas de los Sátiros capripedos. Lo que equivale à « ví la curiosidad, el interés, el asombro con que escuchaban á Baco los Sátiros.» Yo digo capripedos, porque adoptada á unanimidad la palabra cuadrúpedos, me parece irrevocablemente fijada la terminacion de todas las voces de esta clase. De los Sátiros y las Ninfas he hablado en otras ocasiones.
- V. 5. Evoe... No hay autoridad ni costumbre bastante autorizada para fijar la ortografía de esta palabra. Unos escriben Euhoe, otros Evohe, Ehohe, y de mil modos. Es un grito de alegría y de entusiasmo que usaban las Bacantes.

Recenti metu... «Con el furor ó el entusiasmo que de repente me asalta, » es la traduccion literal.

- V. 8. Gravi metuende thyrso... En la nota al verso veinte y dos de la oda doce del libro anterior, hablé del tirso, que era la divisa de Baco, como de Mercurio el caduceo, de Neptuno el tridente, de Palas la egida etc.
- V. 9. Est mihl... El padre Sanadon, sobre la autoridad de Bentlei, sustituvó sit à est, fundándose entrambos en que la leccion ordinaria contradice el sentido de los dos versos anteriores. Es fácil conocer que estos comentadores se engañaron, y que el poeta que pide perdon á Baco por haber empezado enunciando la intencion de revelar los misterios de su culto, debe hacerse digno de obtener este perdon, cantando aquellos milagros públicos, aquellas muestras de poder, que como fundamento y orígen de la adoracion, era un mérito el ensalzar.

Thyadas... Tins, hija de Cefiso segun unos, y de Castalio segun otros, fue la primera que celebró las orgías, y de quien las Bacantes tomaron el nombre de Tiadas. Esta estrofa y las dos siguientes son de una riqueza y de una armonía estraordinarias.

- V. 13. Conjugis... Baco se casó con Ariadna, despues de haberla abandonado Teseo, y para inmortalizar sus amores, trasladó al cielo la corona de nueve piedras preciosas que Venus le habia regalado, y convirtió estas piedras en otras tautas estrellas.
- V. 14. Penthei... Sobre la especie de ultraje que hizo á Baco Penteo, rey de Tebas, varían las tradiciones poéticas, que están conformes en que inmediatamente castigó el dios su impiedad, inspirando á su familia un furor de que fue víctima.
- V. 15. Non leni ruina... En algunes ediciones se lee levi; pero leni tiene á su favor la autoridad de muchos manuscritos y ediciones, y la medida del verso.
- V. 16. Thracis Lycurgi... Licurgo, rey de los edonios en Tracia, mandó arrancar las viñas, por precaver los escesos de la embriaguez, á que eran muy dados los tracios. Se cuenta que ofendido Baco le enfureció hasta el estremo de que se cortase él mismo las estremidades de su cuerpo con una hoz de podar.
- V. 17. Tu flectis amnes... Dacier observó la hermosura de esta especie de transicion, que consiste en emplear el apóstrofe para evitar una enumeracion mas prolija, y que la multitud de conjunciones debilitaba. Se habia visto en los dos cuartetos anteriores que, et, atque, et, que, et. El apóstrofe da un aire nuevo á la idea.

Mare barbarum... El mar de las Indias, pais que conquistó y civilizó Baco.

V. 20. Bistonidum... Pueblos de Tracia sobre las orillas del lago Bistonio.

Sine fraude... Sin peligro.

V. 23. Rhætum... Tal es la leccion de casi todos los manuscritos; en algunos sin embargo se lee Rætum, pero en ninguno Rhæcum, si se cree à Torrencio, Bentlei y otros críticos, que tuvieron ocasion de manejar muchos. El tal Reto ó Reco era un gigante de los coligados contra Júpiter. Hubo un centáuro del mismo nombre, que pereció á manos de Atalanta.

Leonis unguibus... O convertido en leon, ó con el valor de un leon.

Horribilique malà... El verbo retorsisti podia juntarse muy bien con leonis unguibus; pero con horribili malà es insoportable, á no ser que se le dé en el primer caso una significacion, y otra en el segundo, subterfugio que reprueba el gusto. El horribili malà significa en rigor à bocados ó à dentelladas, manera de combatir que entre nosotros apareceria poco digna de un dios, por mas respetable que la hiciesen à los ojos de los antiguos sus tradiciones religiosas. Asi, conservando la idea, yo he creido deber realzar la espresion.

V. 25. Quamquam choreis aptior... Escalígero dijo que este cuarteto es pura prosa, y algunos comentadores lo repitieron. Lo mismo diria yo, si no pensase que en

#### ODE XX.

#### AD MÆCENATEM.

Non usitatà, non tenui ferar

Pennà biformis per liquidum æthera

Vates, neque in terris morabor

Longiùs, invidiaque major,

Urbes relinquam. Non ego pauperum

5

Sanguis parentum, non ego, quem vocas

Dilecte, Mæcenas, obibo,

Nec Stygià cohibebor undà.

Jam jam residunt cruribus asperæ

Pelles, et album mutor in alitem

Supernè; nascunturque leves

Per digitos humerosque plumæ.

Jam Dædaleo ocior Icaro,

las composiciones de esta clase los antiguos daban poca importancia á las palabras, cuando espresaban claramente ideas consagradas y ennoblecidas por la religion.

V. 29. Te vidit insons Cerberus... Alude al viaje que se supuso hecho por Baco al infierno para rescatar á Ariadna. Del Cerbero ya hablé en otras ocasiones: la actitud en que aqui le presenta el poeta, forma un contraste con su ferocidad habitual.

V. 30. Cornu... Dicen unos mitólogos que los cuernos de Baco designan lo dispuestos que los beodos están siempre á reñir; otros que recuerdan la invencion de uncir los bueyes, atribuida á aquel dios; otros que representan una aureola de rayos, semejante á la que adornaba la frente de Moises al bajar de recibir la ley, y algunos se lanzan á otras conjeturas menos verosimiles.

#### ODA XX.

#### A MECENAS.

En desusado y vigoroso vuelo Me alzaré al eter puro, Biforme vate, y el albergue oscuro, Superior á la envidia, buiré del suelo.

No moriré, ni en la onda del olvido Se hundirá mi fortuna, Que á pesar de lo humilde de mi cuna, Tú, alto Mecenas, llámasme querido.

Ya en mis rodillas de los cisnes canos
La ruda piel advierto;
Ya en cisne me convierto,
Y plumas nacen en mi cuello y manos.
Mas que Icaro veloz, de mi plumage

Visam gementis litora Rospori, Syrtesque Getulas canorus Ales, Hyperboreosque campos.

15

Me Colchus, et qui dissimulat metum Marsæ cohortis, Dacus, et ultimi Noscent Geloni; me peritus Discet Iber, Rhodanique potor.

20

Absint inani funere næniæ,
Luctusque turpes et querimoniæ:
Compesce clamorem, ac sepulcri
Mitte supervacuos honores.

#### NOTAS.

En el siglo de oro de la literatura latina los poetas como Horacio, Ovidio, Propercio, etc. creían firmemente que sus versos los harian inmortales, y tenian la buena fé de decirlo como lo pensahan, sin temor de que nadie lo censurase. Hoy esta confianza, que han justificado completamente los elogios y la admiracion de diez y nueve siglos, se llamaria sin embargo vanidad. Con el trascurso del tiempo la modestia hipócrita ha reemplazado al orgullo franco.

- V. 1. Non usitata, non tenut penna... Con vuelo no usado y vigoroso. El no usado alude á las innovaciones que hizo en la poesía latina, un la cuel introdujo los metros griegos: el vigoroso espresa el carácter particular de la poesía horaciana.
- V. 2. Biformis vates... « Poeta de dos formas , poeta trasformado en cisme. » Eu los tiempos antiguos se habló mucho de la suavidad del canto de este pájaro.

Ostentando los ampos, Gétulas sirtes, hiperbóreos campos Recorreré y el Bósforo salvage.

El que los montes cólquicos habita, El dacio á quien no doma El miedo oculto que le inspira Roma, Conoceráme y el remoto escita.

Y el que al Ródano bebe el cristal frio
De mi sonoro labio
Oirá los ecos, y el ibero sabio.
Lejos, Mecenas, del sepulcro mio
Tristes endechas, fúnebres clamores,
Lejos el triste llanto.
Para el que hizo inmortal su inmortal canto
Vanos son de la tumba los honores.

V. 4. Inviditque major... Durante la vide no hay mas que dos modos de hacerse superior á la envidia, y son la nulidad absoluta, ó la superioridad inmensa. Nadie quiere rebajarse al nivel de lo mas vuigar, ni presentarse como aspirando á rivalizar con lo mas elevado: en lo muy oscuro no se repara, lo muy superior se admira, y ni en lo uno ni en le otro se ceba por le comun la envidia. La muerte es el tercer medio de penerse fuera del alcance de sus tiros, y ya dijo en otra parte el poeta « que el mónstrao de la envidia no se doma sino á costa de la vida del domador. » ¿Asociaria el aqui por eso el urbes relinquam á innidia major? Adoptada esta suposicion, le frase entera perderia el carácter de jactancia que presentan les palabras invidia major, y significaria « saliendo del mundo me haré superior á la envidia; » cosa que lo mismo podia Horacio decir de sí, que de otro cualquiera. V. 6 y 7. Quem vocas dilecte... Criticos muy hábiles

se embrollaron en la esplicacion de este pasage. El poeta se promete la inmortalidad por sus versos, y anuncia de varias maneras á Mecenas que no morirá entero; y como presintiendo el placer que en ello deberá tener su protector, y lisonjeándole y lisonjeándose, dice: « no moriré yo, á quien tú llamas querido; » como si dijera, « tú has colocado muy bien tu amor en una persona que no puede morir, »

V. 9. Jam jam residunt... En su entusiasmo se supone el poeta convertido en cisne, y fija el órden y enumera los trámites de su trasformacion. El cisne se reputaba hasta tal punto el embiema ó la representacion del poeta, que todavia hoy decimos el cisne de Mantua para designar á Virgilio.

V. 13. Iam Dædaleo... Esta estrofa y la siguiente contienen una enumeracion muy rica. Ya hablé antes de Dédalo, de Icaro, del Bósforo, de la Colquida, de las Sirtes y de Getulia.

V. 16. Hyperboreos campos... Super Boream es el orígen de la palabra hiperboreos, que designa los paises situados mas allá de la cueva del viento llamado boreas ó aquilon, es decir, los paises cercanos al límite septentrional del mundo. Algunos eruditos trabajaron por determinar el sitio que ocupaban las regiones llamadas hiperboreas, y apoyados en vagas y poco seguras indicaciones, lo fijaron en efecto en la Rusia y la Siberia.

V. 17. Qui dissimulat metum... «El dacio que disimula el miedo de la marsa cohorte,» es la traduccion literal; y esto equivale á decir, «el dacio que nos hostiliza, á pesar del miedo que nos tiene;» frase que envuelve tanta jactancia patriótica, como arrogancia poética la pieza toda. Los habitantes de la antigua Dacia (que comprendia la Valaquia, Moldavia, Transilvania y una parte de la Ungría), no solo fingian temer poco á los romanos, sino que no los temian en efecto, como con frecuencia lo probaron en sus correrías sobre aquella frontera del imperio.

V. 19. Geloni... Véase la nota sobre el verso veinte y tres de la oda nueve.

V. 19 y 20. Pertius Iber... Todos saben que el rio lamado Iber (hoy Ebro) dió primero el nombre de Iberia á la region nordeste de la España, y despues á la España toda. Lo que no sabrán todos, y no es en verdad fácil de adivinar, es porque Horacio da aqui al español el epiteto de pertius. La época de la ilustracion de la España romana, ó por esplicarme mas correctamente, el tiempo en que la España dió á Roma algunos filósofos y poetas, fue posterior á Horacio. ¿ Podria el pertius equivaler aqui á despejado ó sagaz?

V. 20. Rhodant potor... El Ródano es un gran rio de Francia, que nace en los Alpes, y desagua por tres bocas en el Mediterráneo.

V. 21. Absint inant... Lejos los llantos, la música lúgubre, todas las ceremonias en fin con que se honraba à los muertos. «¿De qué servirán los honores fúnebres á un hombre inmortal?» Tat es el sentido.

FIN DEL TOMO PRIMERO.

## FE DE ERRATAS.

| PAGINAS. | LÍNEAS.  | DICE.          | DERE DECER.   |
|----------|----------|----------------|---------------|
| YH       | 1.*      | iempos         | tiempos       |
| 42.4111  | 24       | habia reciente |               |
| 64       | 33       | fragilen       | fragilem      |
| 94       | 21       | influncia      | influencia    |
| 104      | última   | incendióla     | incendióle    |
| 109      | 1,*      | ochociencos    | ochocientos   |
| 157      | 16       | dañosos        | daninos       |
| 167      | 4.4      | fortificada    | fortificado   |
| 204      | verso 8. | germinant      | geminant      |
| 216      | 33       | decilvio       | declivio      |
| 217      | 8.*      | personare      | personnere    |
| 226      | verso 6. |                | i             |
| 257      | 24       | alquilon       | aquilon       |
| 281      | 9        | Triptotemo     | Tiptolemo     |
| 315      | 2.4      | alto           | albo          |
| 342      | 2.*      | lauros         | laurus        |
| 349      | 1.4      | presidium      | przesidium    |
| 368      | verso 8. | virgi          | virgine       |
| 380      | antep.   | viaje          | viaje á       |
| 382      | 13       | occicental     | occidental    |
| 400      | 22       | querecta       | querceta      |
| 430      | 2.4      | 04             | los           |
| 451      | última   | generalizaria  | generalizarla |

# INDICE DE LAS ODAS

CONTENIDAS

# EN ESTE TOMO.

#### LIBRO I.

| ODA I. Mæcenas atavis,       | pág,  |
|------------------------------|-------|
| II. Jam satis terris,        | 2     |
| III. Sic te Diva,            | 5     |
| IV. Solvitur acris hyems,    | 7     |
| V. Quis multa gracilis,      | 8     |
| VI. Scriberis Vario,         | 9     |
| VII. Laudabunt alii,         | 9:    |
| VIII. Lydia, die, per onnes, | 11-   |
| IX. Vides ut altà,           | 1.20  |
| X. Mercuri facunde,          | 120   |
| XI. Tu ne quæsieris,         | 18:   |
| XII. Quem virum, aut heroa,  | . 136 |
| XIII. Cum tu, Lydia,         | 185   |
| XIV. O navis,                | 186   |
| XV. Pastor cum traheret,     | 190   |
| XVI. O mater pulchra,        | 204   |
| XVII. Velox amœnum,          | 212   |
| XVIII. Nullam, Vare,         | 218   |
| XIX. Mater sæva Cupidinum,   | 226   |
| XX. Vile potabis,            | 232   |
| XXI. Dianam teneræ,          | 236   |
| XXII. Integer vitæ,          | 240   |
| XXIII. Vitas hinnuleo,       | 246   |
| XXIV. Quis desiderio,        | 248   |
|                              |       |

| ODA XXV. Parciùs junctas, p    | ág. | 252  |  |
|--------------------------------|-----|------|--|
| XXVI. Musis amicus,            |     | 256  |  |
| XXVII. Natis in usum,          |     | 260  |  |
| XXVIII. Te maris et terræ,     |     | 268  |  |
| XXIX. Icci, beatis,            |     | 282  |  |
| XXX. O Venus, regina,          |     | 290  |  |
| XXXI. Quid dedicatum,          |     | 292  |  |
| XXXII. Poscimus, si quid,      |     | 298  |  |
| XXXIII. Albi, ne doleas,       |     | 302  |  |
| XXXIV. Parcus Deorum,          |     | 306  |  |
| XXXV. O Diva, gratum,          |     | 312  |  |
| XXXVI. Et thure et fidibus,    |     | 322  |  |
| XXXVII. Nunc est bibendum,     |     | 326  |  |
| XXXVIII. Persicos odi,         |     | \$38 |  |
| LIBRO II.                      |     |      |  |
| ODA I. Motum ex Metello,       |     | 340  |  |
| II. Nullus argento,            |     |      |  |
| III. Æquam memento,            |     | 360  |  |
| IV. Ne sit ancillæ,            |     |      |  |
| V. Nondum subacta,             |     |      |  |
| VI. Septimi, Gades,            |     |      |  |
| VII. O sæpe mecum,             |     |      |  |
| VIII. Ulla si juris,           |     |      |  |
| IX. Non semper imbres,         |     |      |  |
| X. Rectiùs vives,              |     |      |  |
| XI. Quid belicosus,            |     |      |  |
| XII. Nolis longa feræ,         |     |      |  |
| XIII. Ille et nefasto,         |     |      |  |
| XIV. Eheu! fugaces,            |     |      |  |
| XV. Jam pauca aratro,          |     |      |  |
| XVI. Otium Divos,              |     | 446  |  |
| XVII. Cur me querelis,         |     | 454  |  |
| XVIII. Non ebur, neque aureum, |     | 458  |  |

FIN DEL INDICE.

466

472

XIX. Bacchum in remotis,

XX. Non usitatà,



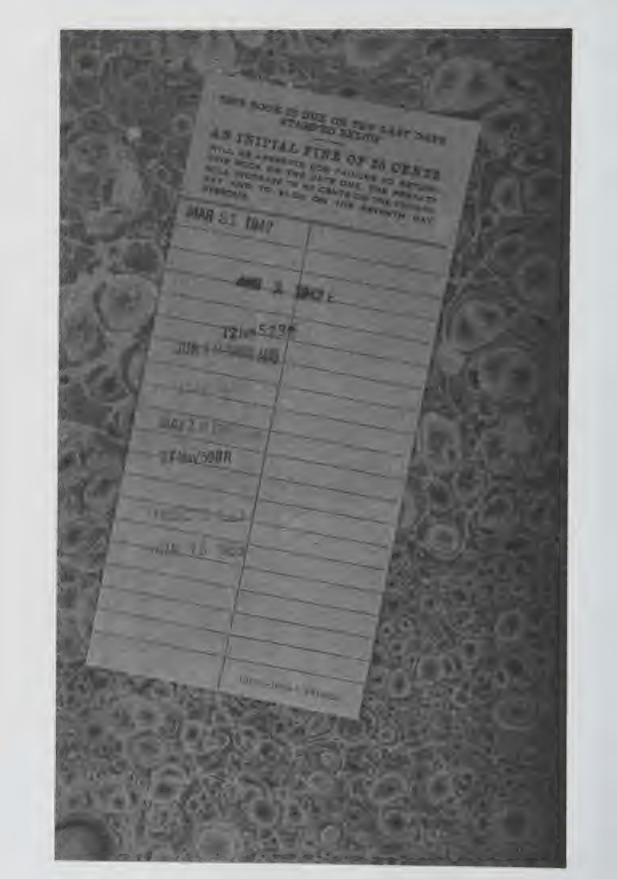

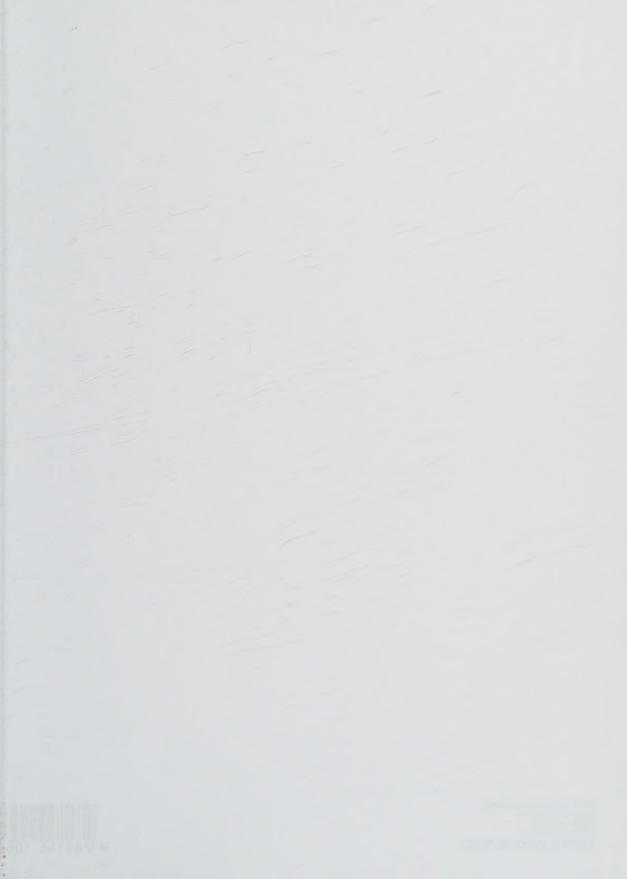



